

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

# Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

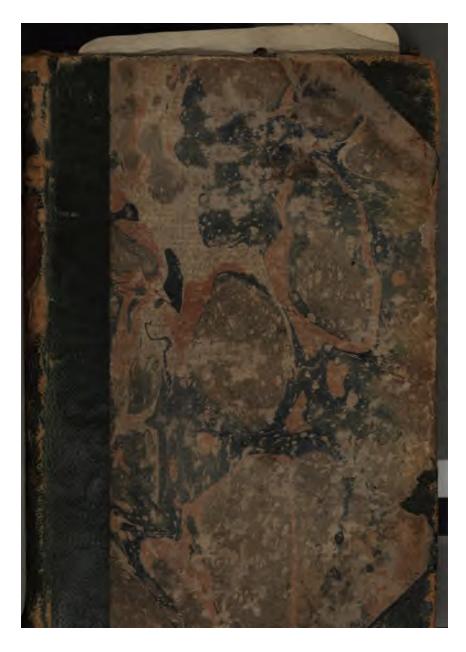

3 2 2 50 N 85 1826

# **COMEDIAS ESCOGIDAS**

.74176

DE

# DON AGUSTÍN MORETO

Y CABANA.

TOMO 1.

CON LICENCIA.

Modrid: Imprenta de D. A. Fernandez. 1826.

Mark Mark States

# EL DESDEN CON EL DESDEN.



# ACTO PRIMERO.

## ESCENA PRIMERA

Decoracion de Calle.

CARLOS Y POLILLA.

Carlos.

Yo he de perder el sentido con tan estraña muger.

Polilla.

Dame tu pena á entender, señor, por recien venido.
Cuando te hallo en Barcelona
lleno de aplauso y honor,
donde tu heróico valor
todo su pueblo pregona;
cuando sobra á tus victorias
ser Carlos conde de Urgel,
y en el mundo no hay papel
donde se escriban tus glorias;
¿qué causa ha podido haber
de que estés tan mal guisado,
que por mas que la he pensado;
no la puedo comprender?

Carlos.

Polilla, mi desazon tiene mas naturaleza; este pesar no es tristeza; sino desesperacion, Polilla.

¿ Desesperacion? Señor; que te enfrenes te aconsejo; que tiras algo á bermejo.

. Carlos.

No burles de mi dolor.

Polilla.

¿Yo burlar? Esto es templarte; mas tu desesperacion, ¡qué tanta es á esta sazon? Carlos.

La mayor.

Polilla.

¿ Cosa de ahorcarte? que si no poco te ahoga.

Carlos.

No te burles, que me enfado. Polilla.

¿Pues si estás desesperado, hago mal en darte soga?

Carlos.

Si dejáras tu locura, mi mal te comunicára, porque la agudeza rara de tu ingenio me asegura, que algun medio discurriera, como otras veces me has dado, con que alivie mi cuidado.

Polilla.

Pues, señor, polilla fuera; desembucha tu pasíon, y no tenga tu cuidado, teniéndola en tu criado, polilla en cl corazon.

. 1,

Ya sabes que á Barcelona, del ocio de mis estados, me trajeron los cuidados de la fama que pregona de Diana la hermosura, de esta corona heredera, en quien, la dicha que espera, tanto príncipe procura, compitiendo en un deseo gala, brio y discrecion.

Polilla.

Ya sé, que sin pretension viniste á este galanteo, por lucir la bizarría de tus heroicos blasones, y que en todas las acciones, siempre te has llevado el dia.

Carlos.

Pues oye mi sentimiento.

Polilla.

¿Ello estás enamorado?

Carlos.

Si estoy.

Polilla.

Gran susto me has dado.

Pues escucha.

Polilla.

Vá de cuento.

Carlos.

Ya sabes como en Urgel tuve antes de mi partida, del amor del de Bearne, y el de Fox, larga noticia.

De Diana pretendientes, dieron con sus bizarrías voz á la fama, v asombro á todas estas provincias. El vèr de amor tan rendidos. como la fama publica. dos principes tan bizarros, que aun los alaba la envidia. me llevó á ver si esto en ellos era por galantería. gusto, opinion ó violencia de su hermosura divina. Enire, pues en Barcelona, vila en su palacio un dia, . **s**in susto del corazon , ni admiracion de la vista: vi una hermosura modesta. con muchas senas de tibia; mas sin defecto comun, ni perfección peregrina de aqueltas en quien el juicio, cuando las vemos queridas, por la admiracion apela al no se que, ó á la dicha. La ocasion de verme entre ellos, cuando al valor desafian en públicas competencias, con que el lavor solicitan, ya que no pudo mi amor, empeño mi bizarría ya en liestas y ya en torneos, y otras empresas debidas al culto de la deidad, á cuya soberania, sin el empeño de amor,

la obligacion sacrifica. Tuve en todas tal fortuna que dejando deslucidas sus acciones, salí siempre coronado con las mias. Y el vulgo con el suceso. la corona merecida por la suerte dió a mi frente por mérito, siendo dicha, que cualquiera de los dos, que en ella me competia, la mereció mas que yo: pero para conseguirla tuve yo el faltar mi amor. y no tener la codicia con que ellos la deseaban: y así por fuerza fue mia: que en los casos de la suerte, por tema de su malicia, se van siempre las venturas á quien no las solicita. Sícndo pues mis alabanzas de todos tan repetidas, solo en Diana hallé siempro una entereza, tan hija de su esquiva condicion, que siendo mis bizarrias dedicadas á su aplauso, nunca me dejó noticia. ya que no de favorable, siquiera de agradecida. Y esto con tanta esquivez, que en todos dejó la misma admiracion que en mis ojos, pues la estraña demasia

de su entereza pasaba del decoro la medida. y escediendo de recato. tocaba ya en grosería, que á las damas de tal nombre puso el respeto dos lineas; una es la desatencion. y otra el favor; mas avisa que ponga entre ellas la planta tan ajustada y medida, que en una ni en otra tóque; porque si de agradecida adelanta mucho el pie. la raya del favor pisa. es ligereza; y si entera mucho la planta retira por no tocar el favor, pisa la descortesia. Este error hallé en Diana, que empeñó mi bizarría á moverla, por lo menes, á atencion, sino á caricia; y este deseo en las fiestas me obligaba á repetirlas. á buscar nuevos empeños al valor y á la osadía. Mas nunca pude sacar de su condicion esquiva mas, que mas causa á la queja, y mas culpa á la malicia. De esto nació el inquirir si ella conmigo tenia alguna aversion ó queja mal fundada ó presumida; y averigüé que Diana,

del discurso las primicias. con las luces de su ingenio. las dió á la filosofia. De este estudio y la leccion de las fábulas antiguas, resultó un comun desprecio de los hombres, unas iras contra el orden natural del amor, con quien fabrica el mundo á su duracion alcázares en que viva. Tan estable en su opinion, que dá con sentencia fija el querer bien, por pasion de las mugeres, indigna; tanto que siendo beredera de esta corona; y precisa la obligacion de casarse, la renuncia y desestima, por no ver que haya quien triunfe de su condicion altiva. A su cuarto hace la selva de Diana, y son las ninfas sus damas, y en este estudio las emplea todo el dia. Solo adernan sus paredes de las ninfas fugitivas pinturas que persuaden al desden : allí se mira á Dafne huyendo de Apolo; Anaxarte convertida en piedra, por no querer; Aretusa en fuentecilla, que el tierno llanto de Alfeo paga en lágrimas esquivas.

Y viendo el conde su padre, que en este error se confirma cada dia con mas fuerza, que la razon no la obliga, que sus ruegos no la ablandan, y con tal furia se irrita en hablándola de amor. que teme que la encamina á un furor desesperado; que el medio mas blando elija le aconseja su prudencia: y á los príncipes convida, para que haciendo por ella fiestas y galanterías, sin la persuasion ni el ruego. la naturaleza misma sea quien lidie con ella; por si teniendo á la vista aplausos y rendimientos, ansias, lisonjas, caricias, su propio interes la vence, ó la obligacion la inclina: que en quien la razon no labra; endurece la porfia del persuadir, y no hay cosa como dejar, á quien lidia, con su misma sinrazon; pues si ella mesma le guia al error, en dando en él, es fuerza quedar vencida: porque no hay con el que á oscuras por un mal paso camina, para que vea su engaño; mejor luz que la caida. Habiendo ya averiguado,

que esto en su opinion esquiva era desprecio comun, y no repugnancia mia, claro está, que yo debiera sosegarme en mi porfia; y considerando bien opinion tan esquisita, primero que á sentimiento, pudiera moverme á risa. Pues para que se conozca la-vileza mas indigna de nuestra naturaleza, aquella hermosura misma. que yo antes libre miraba con tantas partes de tibia, cuando la ví desdeñosa. por le imposible á la vista, ' la que miraba comun, me pareció peregrina. O bajeza del deseo! que aunque sea á la codicia de mas precio lo que alcanza, que lo que se le retira, 🗼 solo por la privacion de mas valor lo imagina, y dá el precio á lo dificil, que su mesmo sér le quita. cada ves que la miraba, mas bella me parecia, yendo creciendo en mi pecho este fuego tan aprisa, que absorto de ver la llama; á ver la causa volvia, y hallaba que aquella nieve de su desden muda y tibia, ...

producia en mi este incendio? qué ejemplo para el que olvida! Seguro piensa que está el que en la ceniza fria tiene ya su amor difunto: ¡qué engañado lo imagina! ¿Si amor se enciende de nieve quien se fia en la ceniza? Corrido yo de mis ansias. preguntaba á mis fatigas: ¿traidor corazon, que es esto? -¿ qué es esto aleves caricias? ¿La qué neutral no os agrada. os parece bien esquiva? La que vista no es suspende. cuando es ingrata os admira? ¿Qué le añade à la hermosuru. el rigor que la ilumina? ? Con el desden es hermosa la que sin desdén fue tibia? ¿El desprecio no es injuria? ¿La que desprecia no irrita? Pues la que no pudo afable, ¿por qué os arrastra enemiga? La crueldad á la hermosura el ser de deidad la quita; ¿pues qué para mí la ensalza. lo que para sf la humilla? Lo tirano se aborrece; ¿pues á mí cómo me obliga? ¿Qué es esto amor? ¿ es acaso hermosa la tiranfa? No es posible, no; esto es falso: no es este amor, ni hay quien diga, que arrastrar pudo inhumana:

la que no movió divina. ¿Pues qué es esto? ¿ esto no, es fuego? si, que mi ardor lo acredita; no, que el yelo no lo causa: sí, que el pecho lo publica. No puede ser, no es posible, no, que la razon implica; ¿pues qué será? esto es deseo: ¿de qué? de mi muerte misma. Yo mi mal querer no puedo: ¿ pues qué será? una codicia de aquello que se me aparta; no, porque no lo querría el corazon: ¿Esto es tema? no, ¿pues alma, qué imaginas? bageza es del pensamiento; no es sino soberanía de nuestra naturaleza, cuva condicion altiva todo lo quiere rendir, como superior se mira; y habiendo visto, que hay pecho, que á su halago no se rinda, el dolor de este desden le abrasa y le martiriza, y produce un sentimiento. con que á desear le obliga. vencer aquel imposible; y ardiendo en esta fatiga. como hay parte de deseo. y este deseo lastima, parece efecto de amor, porque apetece y aspira, y no es sino sentimiento. equivocado en caricia.

Esto la razon discurrezmas la voluntad indigna. toda la razon me arrastra. y todo el valor me quita. Sea amor ó sentimientou: nieve, ardor, llama ó ceniza. yo me abraso, yo me rindo, á esta Caria vengativa de amor, contra la quietudo o de mi libertad tranquila; y sin esperanza alguna... de sosiego en mis fatigas, yo padezco en mi silencio, yo mismo soy de las iras de mi dolor alimento, mi perta se hace a sí misma, porque mas que mi desco, es rayo que me fulmina: aunque es tan digna la causa el ser la razon indigna, pues mi ciega voluntad se lleva y se precipita :: del rigor, de la crueldad, del desdén, la tiranía, y muero mas que de amor, de vér que a tanta desdicha, quien no pudo como hermosa, me arrastrase como esquiva. Polilla.

Atento, señor, he estado, ante a

y el suceso no me admira; porque eso, señor, es dosa, que sucede cada dia. Mira, siendo yo muchacho, " habia en mi casa vendimia, y por el suelo las uvas nunca me daban codicia. Pasó este tiempo, y despues colgaron en la cocína las uvas para el invierno: y yo viéndolas arriba, rabiaba por comer de ellas tanto, que trepando un dia, por alcanzarlas, caí, y me quebré una costilla: este es el caso, el por él.

Carles.

No el ser natural me slivia si es injusto el natural.

Polilla.

¿Dime, señor, ella mira con mas cariño á otro? Cárlos.

No.

Polilla.

¿Y ellos no la solicitan? Carlos.

Todos vencerla pretenden.

Polilla.

Pues à que cae mas aprisa apostaré.

Carlos.
¿ Por qué causa?!

Polilla.

Solo porque es tan esquiva.

Carlos.

¿Cómo ha de ser?

Polilla.

Verbi gracia i

¿Viste una breva en la cima

de una higuera, y los muchachos que en alcanzarla porfian, piedras la tiran á pares, y aunque á algunas se resista : al cabo de aporreada con las piedras que la tiran, viene á caer mas madura? pues lo mismo squí imagina. Ella está tiesa, y muy alta, tú tus pedradas la tiras, los otros tiran las suyas: luego, por mas que resista, ha de venir á caer. de una y otra á la porfia. mas madura que una breva; mas cuidado á la caida. que el cogerla es lo que importa, que ella caerá como hay viñas. Carlos.

El conde su padre viene.

Acompañado se mira.

del de Fox y el de Bearne.

Ninguno tiene noticia del incendio de mi pecho, porque mi silencio abriga el áspid de mi dolor.

Polilla.

Carlos.

Esa es mayor valentia:
callar tu pasion mucho es,
vive Dios. ¿ Porqué imaginas,
que llaman ciego á quien ama?

Carlos.

Porque sus yerros no mira.

No tal.

Carlos.

¿ Pues por qué está ciego?

Polilla.

Porque el que ama al ciego imita.

Carlos.

¿En qué?

Polilla.

En cantar la pasion por calles y por esquinas.

#### ESCENA II.

CHOS, EL CONDE DE BARCELONA, EL PRINCIPE DA BEARNEY DON GASTON CONDE DE FOX.

#### Conde.

Príncipes, vuestro justo sentimiento, mirado bien, no es vuestro, sino mio: ningun remedio intento, que no le venza el ciego desvarío de Diana, en quien hallo cada vez menos medios de enmendallo; ni del poder de padre á usar me atrevo, ni del de la razon, porque se irrita tanto, cuando de amor á hablarla pruebo, que á mas daño el furor la precipita: ella, en fin, por no amar, ni sujetarse, quiere morir primero que casarse.

Gaston.

Esa, señor, es opinion aguda de su discurso á los estudios dado, que el tiempo solo ó la razon lo muda, y sin razon estás desesperado, Conde de Fox, aunque verdad es esa, no me atrevo á empeñaros en la empresa; de que asistais en vano á su hermosura, faltando en vuestro estado á su asistencia.

#### Bearne.

Señor, con tu licencia, el que es capricho injusto nunca dura; y aunque el vencerle es muy dificultoso, yo estoy perdiendo tiempo mas airoso, ya que á este intento de Bearne vine, que dejando la empresa mi constancia, porque es mayor desaire que imagine nadie que la dejé por inconstancia; ni ese crédito es de su hermosura, ni del honesto amor, que la procura.

El príncipe, señor, ha respondido como galan, bizarro y caballero, que aun en mi, que he venido sin ese empeño, solo aventurero, á festejar no haciendo competencia, dejar de proseguir fuera indecencia.

Conde

Príncipes, lo que siento es empeñaros en porfia, cuando halla la porfia de mayor resistencia indicios claros: si la gala, el valor, la bizarría no la mueve, ni inclina, ¿ con qué intente vencer imaginais su entendimiento?

#### Polilla.

Señor, un necio á veces halla un medio, que aprueha la razon; si dais licencia yo me atreveré á daros un remedio con que, aunque ella aborrezca su presencia, se le vayan los ojos hechos fuentes, tras cualquiera galan de los presentes. Carlos.

¿ Pues qué medio imaginas?

Polilla.

Como mio.

Hacer fiestas, torneos á una ingrata, es poner ollas á quien tiene hastio: el medio es, que rendirla no dilata, poner en una torre á la princesa, sin comer cuatro dias, ni vér mesa; y luego han de pasar estos galanes delante de ella, y envidando á escote, el uno con seis pollas y dos panes, el otro con un plato de gigote; y á mi me lleve el diablo, si lo vícre, si tras ellos corriendo no salicre.

Carlos.

Calla, loco, bufon.

Polilla.

¿Esto es locura? Ejecútese el medio, y á la prueba: sitien luego por hambre su hermosura,

y veràn si los ojos no la lleva , quien sacáre un vestido de camino, guarnecido de lonjas de tocino.

Bearne.

Señor, solo una cosa por mi pido, que don Gaston tambien ha de querella : nunca hablar á Diana hemos podido, danos licencia tú de hablar con ella, que el trato y la razon puede mudarla.

Conde.

Aunque la ha de negar, he de intentarla: peusad vosotros medies y ocasiones de mover su entereza, que á escucharos, yo la sabré obligar con mis razones, que es cuanto puedo hacer para ayudaros á la empresa tan justa y deseada, de ver mi sucesion asegurada.

#### ESCENA III.

DICHOS MENOS EL CONDE DE BARCELONA,

Bearne.

Conde, crédito es de la nobleza de nuestra heróica sangre la porfia de rendir el desden de su belleza: juntos la hemos de hablar.

Carlos.

Yo compañía, al empeño os haré, mas no al deseo, porque yo sin amor sigo este empleo.

Gaston.

Pues ya que vos no estais enamorado, ¿ que medios seguiremos de obligalla? que esto lo ve mejor el descuidado.

Carlos.

Yo un medio sé que mi silencio calla; porque otro empeño es, que al proponerle cualquiera de los dos ha de quererle.

Bearne.

Decis bien.

Gaston.

Pues Béarne, vamos luego á imaginar festejos y finezas.

Bearne.

A introducir en su desden el fuego.

Gaston.

Ríndanse á nuestro ingenio sus tibiczas.

Carlos.

Yo á eso asistiré:

Bearne.

Pues á esta gloria.

#### ESCENA IV.

CARLOS Y POLILLA.

Carlos.

Y que del mas feliz sea la victoria.

Polilla.

¿ Pues qué es esto señor ? ¿ Porque has negado tu amor?

Carlos.

He de seguir otro camino de vencer su desden tan desusado; ven y yo te diré lo que imagino; que tú me has de ayudar.

Polilla.

Eso no hay duda.

Carlos.

Allá has de entrar.

f :

Polilla.

Seré Simon , y ayuda.

Carlos.

¿Sabráste introducir?

Polilla

Y hacer pesquisas.

¿Yo Polilla no soy? ¿eso previenes? me sabré introducir en sus camisas.

Carlos.

Pues ya á mi amor le doy los parabienes.

Polilla.

Vamos, que si eso importa á las marañas yo sabré apolillarla las entrañas,

#### ESCENA IV.

. 24

Salon en el palacio del Conde de Barcelona.

DIANA, CINTIA, DAMAS Y MÚSICA.

Música.

Huyendo la hermosa Dafne, burla de Apolo la fe, sin duda la sigue un rayo, pues la defiende un laures. Diana.

¡Qué bien que suena en mi oide aquel honesto desden! ¡qué hay muger que quiera bien! ¡que haya pecho agradecido!

¿ Que por error su agudeza quiera el amor condenar! ¿y si lo es, quiera enmendar lo que erró naturaleza!

Diana.

Ese romance cantad; proseguid, que el que le hizo bien conoció el falso hechizo de esta tirana deidad.

Musica.

Poca, ó minguna distancia bay de amar á agradecer; no agraezca la que quiero la victoria del desden.

Diana.

¡Qué bien dice! Amor es niño, y no hay agradecimiento, que al primer paso, aunque lento, no tropiece en su cariño. Agradecer, es pagar
con un decente favor,
luego quien paga el amor
ya estima el verse adorar.
Pues si estima agradecida
ser amada una muger,
¿ qué falta para querer,
á quien quiere ser querida?

Cintia.

El agradecer, Diana, es deuda noble y cortés: la que agradecida es, no se infiere que es liviana. Que agradece la razon siempre en nosotras se infiere, la voluntad es quien quiere, distintas las cosas son: luego si hay diversidad en la causa, y el intento, bien puede el entendimiento obrar sin la voluntad.

Diana.

Que haber puede estimacion sin amor, es la verdad; porque amar es voluntad, y agradecer es razon. No digo, que ha de querer por fuerza la que agradece; pero, Cintia, me parece, que está cerca de caer. Y quien de esto se asegura, no teme, ó no vé el engaño; porque no recela el daño quien al riesgo se aventura.

Cintia.

El ser desagradecida es delito descortés.

Diana.

Pero el agradecer, es peligro de la caida.

Cintia.

Yo el delito no permito.

Diana.

Ni yo un riesgo tan estraño,

Cintia.

Pues por escusar un daño, ¿es bien hacer un delito?

Diana.

Si, siendo tan contingente el riesgo.

Cintia.

¿Pues no es menora si es contingente, este error, que este delíto presente?

Diana.

No, que es mas culpa el amar, que falta el no agradecer.

Cintia.

¿No es mejor, si puede ser, el no querer y estimar?

Diana.

No; porque à querer se ha de ir.

¿Pues no puede alli parar?

Diana.

Quien no resiste á empezar, no resiste á proseguir.

Cintia.

¿Pues el ser agradecida

no es mejor, si esto es ganancia, y gastar esa constancia en resistir la caida?

Diana.

No, que eso es introducirle al amor; y al desecharle, no hasta para arrojarle lo que puede resistirle.

Cintia.

Pues cuando eso haya de ser, mas que á la atencion faltar, me quiero yo aventurar al peligro de querer.

Diana.

¿Qué es querer? ¿tú hablas asì, ó atrevida, ó sin cuidado? sin duda te has olvidado que estás delante de mí. ¿Querer se ha de imaginar en mi presencia? ¿querer? Mas eso no puede ser: Laura, volved á cantar.

Música.

No se fie en las caricias de amor, quien niño le ve, que con presencia de niño tiene decretos de rey,

# ESCENA V.

Los dichos y Polilla, Vestido de médico cracioso.

Polilla.

Pleque al Ciclo d que dé fuego mi entrada.

Diana.

¿Quien entra aqui?

Ego.

Diana.

¿Quien?

Polilla.

Mihi, vel mi;

Scholasticus sum ego, pauper, & enamoratus.

Diana.

¿Vos enamorado estais? ¿pues cómo aquí entrar osais?

Polilla.

No, señora, escarmentatus.

Diana.

¿Qué os escarmentó?

Polilla.

Amor ruin,

y escarmentado en su error, me he hecho medico de amor, por ir de ruin á rocin.

Diana.

¿De donde sois?

Polilla.

De un lugar.

Diana.

Fuerza es.

Polilla.

No he dicho poco; que en latin lugar es loco.

Diana.

Ya os entiendo.

Polilla.

Pues andar,

Diana:

Y a que entrais?

Polilla.

La fama of

de vos, con admiracion de tan rara condicion.

Diana.

¿ Donde supisteis de mí? Polilla.

En Acapulco.

Diana.

¿Donde és?

Polilla.

Media legua de Tortosa; y mi codicia ambiciosa de saber curar despues del mal de amor, sarna insana, me trajo á veros por Dios: por solo aprender de vos; partíme luego á la Habana, por venir á Barcelona, y tomé postas allí.

Diana.

¿Postas en la Habana?

Polilla.

Si,

y me apée en Tarragona, de donde vengo hasta aquí, como hace fuerte el verano, á pie á pediros la mano.

Diana.

¿Y qué os parece de mí? Polilla.

Eso es fuerza que me aturda: no tiene amor mejor slecha, que vuestra mano derecha, sino es que saqueis la zurda. Diana.

Buen humor teneis.

Polilla.

Así z

gusta mi conversacion?

Diana.

Si.

Polilla.

Pues con una racion os podeis artar de mí. Diana.

Yo os la doy.

Polilla.

Beso. Qué error!

¿Beso dije? ya no beso.

Diana.

¿Pues porqué?

Polilla.

El beso es el queso

de los ratones de amor.

Diana.

Yo os admito.

Polilla.

Dios delante:

mas sea con plaza de honor.

Liana.

¿No sois médico?

Polilla.

Hablador,

y así seré practicante.

Diana.

¿Y del mal de amor, que mate, como curais?

Polilla.

Al que es franco

curo con unguento blanco.

, Diana.

≥Y sana?

Polilla.

Sí, porque es plata. Diana.

Estais mal con él?

Polilla.

Su nombre

me mata. Llamó al amor Averroes, hernia, un humor, que hila las tripas á un hombre. Amor, señora, es congoja, traicion, tirania villana, y solo el tiempo le sana, suplicaciones, y aloja. Amor es quita razon, quita sueño, quita bien, quita pelillos tambien, que hará calvo á un motilon. y las que él obliga á amar. todas acaban en quita, Francisquita, Mariquita, por ser todas al quitar.

Diana.

Lo que yo habia menester para mi divertimiento, tengo en vos.

Polilla.

Con ese intento vine vo desde Anover.

Diana.

Añover?

Polilla.

El me crió.

que en este lugar estraño se vén melones cada año, y así Añover se llamó.

Diana.

¿Cómo os llamais?

Polilla.

Caniquí.

Diana.

¿Caniquí? A vuestra venida estoy muy agradecida.

Polilla

Para las dueñas nací.
Ya yo tengo introducion:
así en el mundo sucede,
lo que un principe no puede,
yo he logrado por bufon.
Si ahora no llega á rendilla
Carlos, sin maña se viene,
pues ya introducida tiene
en su pecho la polilla.

Laura.

Con los príncipes tu padre viene, señora, acá dentro.

Diana.

¿Con los príncipes? ¿qué dices? ¡qué intenta mi padre, Cielos! si es repetir la porfia de que me case, primero rendiré el cuello á un cuchillo.

Cintia.

¡Hay tal aborrecimiento de los hombres! ¡Es posible, Laura, que el brio, el aliento ap.

del de Urgel no la arrebate!

Laura.

Que es hermafrodita, pienso.

A mì me lleva los ojos.

Laura.

Y á mì el Caniquí en secreto, me ha llevado las narices; que me agrada para lienzo.

#### ESCENA VI.

### Los dichos y el Conde con los tres Paincipes.

Conde.

Principes, entrad conmigo.

Carlos.

Sin alma à sus ojos vengo: no sé si tendré valor para fingir lo que intento: siempre la hallo mas hermosa.

Diana.

¡Cielos! ¿qué puede ser esto?

Hija, Diana.

*Diana*. Señor.

Conde

Yo, que á tu decoro atiendo, y á la deuda en que me ponen los Condes con sus festejos, habiendo de ellos sabido, que del retiro que has hecho de su vista, están quejosos....

Diana.

Señor, que me des, te ruego,

. 35

licencia antes que prosigas, ni tu palabra haga empeño de cosa, que te esté mal. de prevenirte mivintento. Lo primero es, que contigo. .... A ni voluntad tener puedo. ni la tengo, porque solo :: : ! mi alvedrío es tu precepto: 1 2006 Lo segundo es, que el casarme, ; señor, ha de ser lo mesmo. que dar la garganta á un lazo. y el corazon á un veneno. Casarme y morir, es uno: mas tu obediencia es primero que mi vida: esto asentado. venga ahora tu decreto. Conde.

Hija, mal has presumido, que yo casarte no intento, sino dar satisfaccion á los Príncipes, que han heche tantos festejos por tí: y el mayor de todos ellos, es pedirte por esposa, siendo tan digno su aliento, ya que no de tus favores, de mis agradecimientos. Y no habiendo de otorgarlo. debe atender mi respeto á que ninguno se vaya, sospechando ... que es desprecio. sino aversion, que tu gusto tiene con el casamiento. Y tambien que esto no es resistencia á mi precepto,

i.

٠.,

cuando yo no te lo mando, porque el amor que te tengo, me obliga a seguir tu gusto; y pues tu en seguir tu intento, ni a mí me desobedeces, ni los desprecias a ellos; dales la razon, que tiene para esta opinion tu pecho, que esto importa a tu decoro, y acredita mi respeto.

#### ESCENA VII.

Los dichos menos el Conde.

Diana.

Si eso pretendeis no mas, oid, que darosla quiero.

Solo á este intento venimos.

Bearne.

Yo, aunque á saberlo he venido, solo ha sido con pretesto, sin estrañar la opinion, de saber el fundamento.

Diana.

Pues oid, que ya le digo., Polilla.

Vive Dios, que es raro empeños ¿si hallará razon bastante? porque será bravo cuento. dar razon para ser loca.

#### Diana.

Desde aquel albor primero con que amaneció al discurso la luz de mi entendimiento, v el dia de la razon, fué de mi vida el empleo el estudio y la leccion de la historia, en quien dá el tiempe escarmiento á los futuros, con los pasados ejemplos. Cuantas ruinas y destrozos, tragedias y desconciertos han sucedido en el mundo entre ilustres y plebeyos, todas nacieron de amor. Cuanto los sábios supieron, cuanto á la filosofia moral liquidò el ingenio, gastaron en prevenir á los siglos venideros el ciego error, la violencia, el loco, el tirano imperio de esa meutida deidad, que se introduce en los pechos con dulce voz de cariño. siendo un volcan allá dentro. ¿ Qué amante jamás al mundo dió á entender de sus efectos, sino lástimas, desdichas, lágrimas, ansias, lamentos, suspiros, quejas, sollozos; sonando con triste estruendo para lastimar las uejas, para escarmentar : ecos? Si alguno correspon

se vió, paró en un despeño. que al que no su tiranía, le puso el poder del cielo; pues si quien se casa vá á amar por deuda y empeño. ¿ cómo, se puede casar quien sabe de amor el riesgo? Pres casarse sin amor es dar causa sin efecto: ¿ cómo puede ser esclava quien no se ha rendido al dueño? ¿ Puede hallar un corazon mas indigno cautiverio, que rendirle su alvedrío. quien no manda su deseo? El obedecerle es, deuda; ¿ pues cômo vivirá un pecho. con una obediencia fuera v una resistencia dentro? Con amor, ó sin amor, yo, en fin, casarme no puedo: con amor porque es peligro, sin amor, parque no quiero.

Bearne.

Dándome los dos licencia, responderé á lo propuesto.

Gaston.

Por mi parte vo os la doy.

Yo, que responder no tengo, pues la opinion que yo sigo favorece aquel intento.

Bearne.

La mayor guerra, señora, que hace el engaño al ingenio,

es estavasiempre vestido de aparentes argumentos. Dejando las consecuencias, que tiene amor contra ellos-(que en un discurso engañado suelen ser de menos precio) la esperiencia es la razon mayor, que hay para venceros, porque ella sola concluye: con la prueba del efecto. Si vos os negais al trato, siempre estareis en el verro, porque no cabe esperiencia donde se escusa el empeño. Vos vais contra la razon natural; y el propio fuero de nuestra naturaleza, pervertís con el ingenio. No negueis vos el oido à las verdades del ruego:"" porque si es razon no amar. contra la razon no hay riesgo: y si no es razon, es fuerza que os ha de vencer el tiempo, y entonces será victoría publicar el vencimiento. Vos defendeis el desdén, todos véncerle queremos : vos decís, que esto es razon: permitios al festejo. Haced escuela al desdén. donde en nuestro galanteo. los intentos de obligaros han de ser los argumentos. Veamos quien itene razon,

porque ha de ser nuestro empeño inclinaros al cariño, ó quedar vencidos ellos.

Diana.

Pues para que conozcais, que la opinion que vo llevo es hija del desengaño,. y del error vuestro intento, festejad, imaginad. cuantos caminos y medios de obligar una hermosura tiene amor, halla el ingenio; que desde aquí me permito á lisonjas y festejos, con el oido y los ojos, solo para convenceros de que no puede querer; y que el desdén que yo tengo, sin fomentarle el discurso es natural en mi pecho.

Gaston.

Pues si argumento ha de ser desde hoy nuestro galanteo,

todos vamos á arguir contra el desdén y el despego. Príncipes, de la razon, y de amor es ya el empeño; cada, uno un medio elija de seguir este argumento, veamos para concluir, quien elije mejor medio,

Bearne.

Yo voy á escoger el mio; y de vos, señora, espero, que habeis de ser contra vos

#### ESCENA VIII.

Dichos menos don Gaston y bu de Bearne;

Carlos.

Pues yo, señora, tambien por deuda de caballero, proseguiré en festejaros; mas será sin ese intento.

Diana.

¿Pues porqué?

Cartos.

Porque yo sigo la opinion de vuestro ingenio; mas aunque es vuestra opinion a la mia es con mas estremo.

Diana,

¿De qué suerte?

Carlos.

Yo, señora,

no solo querer no quiero, mas ni quiero ser querido.

Diana.

¿Pues en ser querido hay riesgo?

Carlos.

No hay riesgo, pero hay delito: no hay riesgo, porque mi pecha tiene tan establecido el no amar en ningun tiempo, que si el cielo compusiera una hermosura, de estremos, y esta me amára, no hallára correspondencia en mi afecto. Hay delito, porque cuando

st yo que querer no puedo, amarme, y no amar, seria falter mi agradecimiento; y así yo, ni ser querido, ni querer, señora, quiero, porque temo ser ingrato, cuando se yo, que he de serlo.

¿Lucgo vos me festejais sin amarme?

Carlos.

Eso es muy cierto.

Diana.

¿Pues para qué?

Carlos.
Por pagaros

la veneracion que os debo.

Diana.

¿Y eso no es amor?

Amor?

no señora, esto es respeto.

Polilla.

Cuerpo de Cristo; qué lindo, qué bravo boton de fuego! Echala de ese vinagre, y verás, para su tiempo, qué bravo escabeche sale. Diana.

¿Cintia, has oido á este necio? ¿No es graciosa su locura?

Cintia.

Soberbia es.

Diana. ¿No será bueno

| enamorar á este loco la proprior la |   |
|-------------------------------------|---|
| Cintia.                             |   |
| Si, mas hay peligro en eso,         |   |
| ola Diana, ar ar ar                 |   |
| ¿De quit.                           |   |
| Cintia.                             |   |
| Que tú te enamores.                 |   |
| și no logras el empeño.             |   |
| Diana.                              |   |
| Ahora eres tú mas neciac: 10 Pi     |   |
| ¿ pues cómo puede ser eso?          |   |
| ¿ No me mueven los rendidos,        |   |
| y ha de arrastrarme el soberbio?    |   |
| Cintia. 1997 2 1                    |   |
| Esto, señora, es aviso.             |   |
| Diana.                              |   |
| Por eso he de hacer empeño          |   |
| de rendir su vanidad.               |   |
| Cintia.                             |   |
| Yo me holgaré mucho de ello.        |   |
| Diana.                              |   |
| Proseguid la bizarría,              |   |
| que yo ahora os lo agradezco        |   |
| con mayor estimacion,               |   |
| pues sin amor os la debo.           |   |
| Carlos.                             |   |
| ¿Vos. agradeceis, señora?           |   |
| Diana.                              |   |
| Es porque con vos no hay riesg      | , |
| Carlos.                             |   |
| Pues yo iré á empeñaros mas.        |   |
| Diana.                              |   |
| Y yo voy á agradecerlo.             |   |
| Carlos.                             |   |
| Pues mirad, que no querais,         |   |
|                                     |   |

ap.

porque cesaré en mi intento.

Diana.

No me costará cuidado.

Carlos.

Pues siendo así, yo lo acepto.

..... Diana.

Andad: venid Caniqui.

Carlos.

¿ Qué decis?

Polilla.

Soy yo ese lienzo

Diana.

Cintia, rendido has de verle.

Cintia.

Si será, pero yo temo, que te se trueque la suerte; y eso es lo que yo deseo.

Diana.

Mas oid.

Carlos.

¿ Qué me quereis?

Diana.

Que si acaso os muda el tiempo... Carlos.

¿A qué, señora?

Diana.

A querer.

Carlos.

¿ Qué he de hacer?

Diana.

Sufrir desprecios.

Carlos.

?Y si en vos hubiese amor?

Yo no querré.

Carlos.

Así lo creo.

Diana.

? Pues qué pedis?

Carlos.

Por si acaso...

Ese acaso está, muy lejos.

Carlos.

¿Y si llega?

Diana. No es posible.

Carlos

Supongo.

Diana.

Yo lo prometo.

Carlos. "

Eso pido.

Diana.

Bien está,

quede ași.

Carlos.

Guardeos el Cielo.

Diana.

Aunque me cueste un cuidado, he de rendir á este necio.

ESCENA IX.

CARLOS Y POLILLA.

Polilla.

Señor, buena vá la danza.

Carlos.

Polilla, yo estoy murienda; todo mi valor ha habido

menester mi fingimiento.

Politla.

Señor, llévale adelante, y verás si no dá fuego.

Carlos.

Eso importa.

Polilla.

Vén, señor,

que ya yo estoy acá dentro.

Garlos.

¿Cómo?

Polilla.

Con lo Caniquí me he hecho ya lienzo casero;



er meg Militari i da er i da Amerikan i da er i da er i

e koguni e z

.

•

# ACTO SEGUNDO.

# ESCENA PRIMERA

Decoracion de Salon.

CARLOS Y POLILLA.

Carlos.

Polilla, amigo, el pesar me quita; dale á mi amor alivio.

Polilla.

A espacio, señor, que hay mucho que confesar. Carlos.

Dímelo todo, que lucha con mi cuidado mi amor.

Polilla.

¿Quieres besarme, señor?
Apártate allá y escucha.
Lo primero, esos bobazos
de esos Príncipes, ya sabes,
que en fiestas y asuntos graves
se están haciendo pedazos.
Fiesta tras fiesta no tarda,
y con su desdén tirano,
hacer fiestas es en vano,
porque ella no se las guarda.
Ellos gastan su dinero,
sin que con ello la obliguen,

y de enamorarla siguen el camino carretero. Y ellos mismos son testigos que ván mal; que esta muger el alcanzarla ha de ser cchando por esos trigos. Y es tan cierta esta opinion: que con tu desdén fingido de tal suerte la has herido. que ha pedido confesion; y con mi bellaquería su pecho ha comunicado, como ella me ha imaginado Doctor de esta teología. Para rendirte; un intento siempre à preguntar me sale: mira tú de quién se vale para que se yerre el cuento. Yo dije con gran mesura, si eso en cuidado te tray, para obligarle no hay medio como tu hermosura. Hazle un favor, golpe en bola, de cuando en cuando al cuitado, y en viéndole enamorado, vuélvete y dile mamola. Ella, de mi parecer, se ha agradado de tal arte, 🦙 que ya está en galantearte: mas ahora es menester, que con ceño impenetrable, aunque parezcas grosero, siempre te estés mas entero, que bolsa de miserable. No te piques con la salsa,

1. 1

no piense tu boberia, que está la casa vacía, por ver la cédula falsa: porque ella la trae pegada, y si tú vas á leella, has de hallar que dice en ella, aquí no se alquila nada.

Carlos.

¿Y de eso que ha de sacarse!

Polilla.

Que se pique esta muger.

Carlos.

¿Pues cómo puedes saber, que ha de venir á picarse? Polilla.

¿Cómo picarse? eso es bueno:

si ella lo finge diez dias,

y tu de ella te desvias,

te ha de querer al onceno;

á los doce ha de rabiar,

y á los trece me parece,

que aunque ella se esté en sus trece;

te ha de venir á rogar.

Carlos.

Wo pienso que dices bien; mas yo temo de mi amor, que si ella me hace un favor; mo sepa hacerla un desdén.

Polilla.

¡Qué mas dijera una niña! Corlos.

Pues qué haré?

Polilla.

Mostrarte helado)

in a ded of the largest. Garles ... 1 2 ... or 1 ¿Como, si estoyi ahrasado? She Rollings of the street Beber mucha garapiña. Allo mc Carlosup rating of out Yo he de esforzar mi cuidado, ... Polilla. Ah, si, i pese a mi memoria! que lo mejor de la historia es lo que se me ha olvidado: va sabes que ahora son: carnestolendas...soin ... . . Carlosus The milit Ki pues ? . . . . if your Polilla. Que:en Barcelona usones de esta gallarda macion, que con fiestas /se: divierte, .... llevar sin nota en su fama, cada galan a du dama : . . . . . . Esto en palacio es por sucrtes and allast eligentecolores in the second and appropriate pide uno el galani que viene su y la dama que le tiene, vá con élagy á bacer favores i of al galan schidiaila sampeña av anu y él sa oliliga é sar jiman ; i. 500, y es gusto, poeque hay galan, ... que suele ir con, une dueña.

Esto supreste, Diena di veri lego; contigo el ir ha dispuesto, y no sé, por lograr, esto, como han puesto la pavana.

Ello lenta transde ya;

mas ella sale: hacie alli

te esconde, no te halle aquí; porque algo sospechará. Carlos.

Persuade ta a su desvio, que me enamore. Se oculta.

Polillä.

Es forzoso: tu eres enfermo dichoso, pues te cura el beber frio.

#### ESCENA II.

Los dichos, Diana y Cintia:

Diand.

Cintia, este medio he pensado para rendirle à mi amor:
yo he de hacerle mas favor;
todas como os he mandado,
como yo, habeis de traer
cintas de todos colores,
con que al pedir los favores;
podreis cualquiera escoger
el galán que os pareciere;
pues cualquier color, que pida;
ya la teneis prevenida,
ya la que el de Urgel pidiere
dejálmela para mi

Cintia.

Gran victoria has de alcanzar; si le sabes obligar.

> Diand: ¿Caniqui? Polilla.

10 dus de este firmamento! 11:9.

Diana

¿ Qué hay de nuevo? Polilla.

Me he hecho amigo

de Carlos.

Diana.

Mucho me obligo de tu cuidado.

Polilla.

Así intento

ser espia, y del Consejo: no es mi prevencion muy vana, que esto es echar la botana por si se sale el pellejo.

Diana.

¿Y'no has descubierte nada de lo que yo de él procuro? Polilla.

¡Ay señora! está mas duro, que huevo para ensalada; pero yo sé tretas bravas con que has de hacerle bramar.

Diana.

Pues tú lo has de gobernar.

Polilla.

Ay pobreta, que te clavas!

Mil escudos te apercibo, si tú su desdén allanas.

Polilla.

Si haré: el emplasto de ranas que pone por madurativo.
¿Y si le vieses querer,
qué haras despues de tentarle?
¿Qué? ofenderle, despreciarle,

ajarle y darle & entender, que ha de rendir sus sosiegos; á mis ojos por despojos.

Carlos.

¡Fuego de amor en tus ojos!

Polilla.

¡Qué gran gusto es vér dos juegos! ap ¿Digo, y no sería mejor, despues de haberle rendido, tener piedad del caido?

Diana.

¿Qué llamas piedad?

Polilla.

De amor,

Diana.

¿Qué es amox?

Polilla.

Digo, querer, así al modo de empezar, que aquesto de pellizcar no es lo mismo que comer.

Diana.

¿Qué es lo que dices? ¿ querer? ¿ yo me habia de rendir? Aunque le viera morir no me pudiera vencer.

Carlos.

¡Hay muger mas singular!
¡O cruel!

Polilla.

Déjame hacer, que no solo ha de querer vive Dios, sino envidar.

Carlos.

Yo salgo: el alma se abrasa.

Polilla.

Carlos viene,

*Diana.* Disimula.

Polilla.

Lástima es que tome Bula. ap, ¡Si supiera lo que pasa! Diona.

Cintia, avisa cuando es hora de ir al sarao,

Cintia.

Ya he mandado que estén con ese cuidado. *Carlos*.

Y yo el primero, señora, vengo, pues es deuda igual, a cumplir mi obligacion, Diana,

¿Pues como, sin aficion, sois vos el mas puntual? Carlos,

Como tengo el corazon sin los cuidados de amar, tiene el alma mas lugar de cumplir su obligacion.

Polilla,

Hazle un favorcillo al vuelo, por si mas grato le vés.

Diana.

Eso procuro,

Polilla. Esto es

ap.

hacerla escupir al Cielo.

Diana.

Mucho, no teniendo amora

÷ ق

```
vnestra asistencia me obliga,
       - 11 h Borlos, contlant car
  Si es mandazzie que prosiga,
  sin hacerme ése favor, servide
  lo haré yo, porque obligada
  á eso mi atencion está.
            . Diana. El en rad
  Poca lumbre el favor dá.
        Polilla:
  Está la yesca mojada.
       Diana.
  ¿ Luego al favor que yo os hago,
  no le dais estimacion?
            Carles.
  Eso con veneracion.
  mas no con amomilo pago.
             . Polilla.
 Necio, ni aun así lo pagues.
             "Garles.
  ¿ Qué quieres ? Templa mi ardor,
  aunque es fingido, el favor.
Enjuágate no le tragues.
            .. Diana.
  ¿Qué le has dicho?...
          Rolilla.
           Same Que al gillog.
  agradezca tus favores.
          .cv Diana,
  Bien haces. wante
             Polilla.
                       Clare
            Esto, es señores,
  engañar é dos carrilles.
            . Diver.
  Si yb á quever algun,dia ....
          Dale , ven hills is:
```

me inclinase, fuera a vos.

Jan Maria Garage At Control Control

¿Porqué?

Diana.

Porque entre los dos hay oculta simpatía, en llevar vos mi opinion, en ser vos del genio mio; y á sufrirlo mi alvedrio, fuera á vos mi inclinacion.

Carlos.

Pues hicierais mal.

Diana.

No biciera,

que sois galan.

Carlos.

No es por eso;

Diana.

¿Pues porqué?

Cartos,

Porque os confieso, que yo no os correspondiera.

Diana.

Pues si os viérades amar de una muger como yo, ino me quisiérades?

Carlos.

· No.

Diana.

Claro sois.

Carlos.

No sé engañar, Polilla.

¡O pecho heróico y valiente!

Dale por esos hijares:

si tu no se la pegares, me la claven en la frente.

Diana.

Mucho al enojo me acerco: tal desahogo no he visto.

Polilla.

Desvergüenza es, vive Cristo.

Diana.

¿Has visto tal?

Polilla.

Es un puerco.

Diana.

¿Qué haré?

Polilla.

Meterle en la danza de amor, y á puro desdén quemarle.

Diana.

Tú dices bien, que esa es la mayor venganza. Yo os tuve por mas discreto.

Carlos.

Pues qué he hecho contra razon?

Diana.

Eso es ya desatencion.

Carlos.

No ha sido sino respeto;
y porque veais que es error,
que haya en el mundo quien crea,
que el que quiere lisonjea,
oid de mí lo que es amor.
Amar, señora, es tener
inflamado el corazon
con un desco de ver
á quien causa esta pasion,

que es la gloria del querer. Los ojos que se agradaron de algun sugeto que vieron, al corazon trasladaron. las especies que cogieron, y esta inflamacion causaron: Su bidrópico ardor procura apagar de sus antojos la sed; y al ver la hermosura, mas crece la calentura, mientras mas beben los ojos. Siendo esta fiebre mortal, quien corresponde al amor, bien se vé, que es desleal; pues remedia el dolor, dándole mas fuerza al mal. Luego el que amado se viere. no obliga en corresponder, si dana como se infiere: pues oid como su querer tampoco obliga el que quiere, Quien ama con fé mas pura pretende de su pasion aliviar la pena dura mirando aquella hermosura, que adora su corazon. El contento de miralla le obliga al ansia de verla; esto en rigor es amalla, luego aquel gusto que halla le obliga solo á quererla. Y esto mejor se apercibe del que aborrecido está; pues aquel amando vive, no por el gusto que dá,

sino por el que recibe. Los que aborrecidos son de la dama que apetecen, no sienten la desazon que les causa su pasion, sino porque ellos padecen. Luego, si por su tormento el desdén siente quien ama, el que quiere mas atento no quiere el bien de su dama, sino su propio contento. A su propia conveniencia dirige amor su fatiga: luego es clara consecuencia, que ni con amor se obliga, ní con su correspondencia,

#### Diana,

El amor es una union de dos almas, que su ser truecan por transformacion, donde es fuerza que ha de haber gusto, agrado y eleccion.

Luego si el gusto es despues del agrado y la eleccion, y esta voluntaria es, ya le debe obligacion, si no amante, de cortés, - Carlos.

Si vuestra razon infiere, que es amar obligacion, ¿ por que os ofende el que quiere?

Diana.

Porque yo tendré razon
para lo que yo quisiere,

Cartas.

¿Y qué razon puede ser?

Yo otra razon no prevengo mas, que quererla tener.

Carlos.

Pues esa es la que yo tengo para no corresponder.

Diana.

¿Y si acaso el tiempo os muestra que vence vuestra porfia? Carlos.

Siendo una la razon nuestra, si se venciere la mia no es muy segura la vuestra. (1)

Baura.

Señora, los instrumentos ya de ser hora dan señas de comenzar el sarao para las carnestolendas.

Polilla.

Y ya los principes vienen.

Diana.

Tened todas advertencia de prevenir los colores.

Polilla.

Ha señor, ¿ estás alerta?

Carlos.

! Ay Polilla, lo que finjo toda una vida me cuesta! Polilla.

Calla, que de enamorarla te hartarás al ir con ella.

<sup>(1)</sup> Suenan instrumentos.

por la obligacion del dia. Carlos. Disimula, qué ya llegan.

## ESCENA IV.

Los DICHOS. LOS PRÍNCIPES Y LOS MUSICOS CANTANDO.

.... Música

Venid los galanes a elegir has damas, que en carnestolendas amor se disfraza. Fularala, larala &c. Bearne.

Dudoso vengo, señora; pues teniendo poca estrélla. vengo fiado en la suerte.

Gaston.

Aunque mi duda es la mesma el elegir la color me toca á mí, que el ser buena. pues le toca á mi fortuna. ella debe cuidar de ella.

Diana.

Pues sentaos, y cada uno elija color, y sea como es uso, previniendo la razon para escogerla; y la dama que le tiene, salga con él, siendo deuda el enamorarla en él, y el favorecerle en ella.

Música.

. .... Venid los galanes é elegir las damas, &c. Bearne.

Esta es accion de fortuna, y ella, por ser loca y ciega, siempre le dá lo mejor á quien tiene menos prendas, y por no tener ninguna es forzoso que yo sea quien tenga mas esperanza, y asi, el escoger es fuerza el color verde.

Cintia.

Si yo

ap.

escojo de lo queda despues de Carlos, yo elijo al de Bearne. Yo soy vuestra que tengo el verde: tomad la cinta.

dáselá

(i)

Bearne.

Gorona sea de mi suerte el favor vuestro, que á no serlo, eleccion fuera

Música:

Vivan los galanes con sus esperanzas, que para ser dichas el tenerlas basta. Falarala larala:

Gaston:

Yo nunca tuve esperanza, sino envidia, pues cualquiera debe mas favor que yo á las luces de su estrella;

<sup>(1)</sup> Dánzan una mudanza, ponense mascarillas, y retiranse d un lado, quedando en pie.

y pues siempre estoy zeloso, azul quiero.

Fenisa.

Yo soy vuestra,

que tengo el azul; tomad.

dásela.

Gaston.
Mudar de color pudiera,
pues ya, señora, mi envidia
con tan buena suerte cesa. (1)

Música.
No cesan los zelos
por lograr la dícha,
pues los hay entonces
de los que la envidian.
Falarala, &c.

Polilla.

¿Y yo he de elegir color?

Diana.

Claro está.

Polilla.

Pues vaya fuera, que ya salirme queria á la cara la vergüenza.

Diana.

¿Qué color pides?

Polilla.

Yo tengo hecho el buche á damas feas: de suerte, que habrá de ser muy mala la que me quepa. De las damas, que aqui miro, no hay ninguna que no sea como una rosa, y pues yo

<sup>(1)</sup> Danzan y reliranse.

la he de hacer mala por fuerza; por si ella es como una rosa, yo la quiero rosa seca. Rosa seca, sal aca: ¿ quien la tiene?

Laura.

Yo soy vuestra, quo tengo el color; tomad. dáselo. Polilla.

¿Yo aquí he de favorecerla, y ella á mí ha de enamorarme? Laura.

No, sino al reves.

Dolilla

Pues vuelta; enamórame al reves.

Laura.

Que no ha de ser esto, bestia, sino enamorarme tú.

Polilla.

¿Yo? Pues toda la mauteca hecha pringue en la sarten á tu blancura no lléga, ni con tu pelo se iguala la frisa de la bayeta, ni dos ojos de jabon mas que los tuyos blanquean, ni siete bocas hermosas, las unas tras otras puestas, son tanto como la tuya: y no hablo de pies, y píernas, porque no hilo tan delgado; que aunque yo con tu belleza he caido, no he caido,

pues no cae el que no peca.

Música. Quien á rosas secas su eleccion inclina

tiene amor de rosas,
y temor de espinas: Falarala &c.

Carlos.

Yo a elegir quedo el postrero, y ha sido por la violencia, que me hace la obligacion de haber de fingir finezas; y pues ir contra el dictamen del pecho, es enojo y pena, para que lo signifique, de los colores que quedan, pido el color encarnado:

Diana.

Yo soy vuestra; ar: tomad. *dásela:* 

que tengo el nacar; tomad.

Carlos.

Si yo, señora, supiera el acierto de mi suerte, no tuviera por violencia fingir amor, pues ahora le debo tener de veras. Música.

(2)

Iras significa el color de necar, ¿el desden no es ira? ¿quien tiene iras ama? Falarala, &c.

<sup>(1)</sup> Danzan y retiránse.

<sup>(2)</sup> Danzan y retiranse.

Ahora te puedes dar un hartazgo de finezas; como para quince dias; mas no te ahites con ellas.

Guie la música, pues, à la plaza de las fiestas, y ya galanes y damás vayan cumpliendo la deuda. Música.

Vayan los galanes todos con sus damas,

que en carnestolendas amor se disfraza.

Falarala, &c.

### ESCENA V.

## DIANA T CARLOS.

#### Diana

Yo he de rendir a este hombre, o he de condenarme a necia: Qué tibio galan haceis! Bien se vé en vuestra tibieza, que es violencia enamorar; y siendo el fingirlo fuerza, no saberlo hacer, no es fulta de amor, sino de agudeza.

### Conde.

Si yo hubiera de fingirlo no tan remiso estuviera, que donde no hay sentimiento está mas pronta la lengua. Diana.

¿ Luego estais enamorado de mí?

Carlos.

Si no lo estáviera ino me atára este temor.

Diana.

¿ Que decis, hablais de veras?

¿ Pues si el alma lo publica puede fingirlo la lengua? Diana.

Pues no digisters que vos no podeis querer?

Carlos.

porque no me habia tocado el veneno de esta flecha.

Diono:

¿Qué flecha?

Carlos. -

La de esta mano que el corazón me atraviesa; y como el pez, que introduce su venenosa violencia por el hilo, y por la caña, al pescador pasma, y yela el brazo con que la tiene; a á mi el alma me penetra el dulce ardiente veneno, que de vuestra mano bella se introduce por la mia, y hasta el corazón me llega.

Diana.

Albricias, ingenio mio,

que ya rendí su soberbia: ahora probará el castigo del desden de mi belleza. ¿Qué en fin, vos no imaginabais querer, y quereis de veras?

Carlos.

Toda el alma se me abrasa, todo mi pecho es centellas. Temple en mí vuestra piedad este ardor que me atormenta.

Diana.

Soltad, ¿qué decis? soltad.
¡ Yo favor! La pasion ciega
para el castigo os disculpa,
mas no para la advertencia.
¡ A mi me pedís favor,
diciendo que amais de veras?

Carlos.

Cielos, yo me despeñé, ap.
pero válgame la enmienda.

Diana.

¿ No os acordais de que os dije, que en queriendome, era fuerza, que sufrierais mis desprecios, sin que os valiese la queja? Carlos.

¿Luego de veras bablais?

Diana.
¿ Pues vos no quereis de veras?
Carlos.

¡Yo, señora! ¿Pues se pudo trocar mi naturaleza?

<sup>(</sup>i) Quitase la mascarille Diana y sueltale la mano, qui propositione de la company de

¿Yo querer de veras? ¿ yo?
¡Jesus, qué error! ¿Eso piensa
vuestra hermosura? ¿Yo amor?
Pues cuando yo le tuviera,
de vergüenza le callara
esto es cumplir con la deuda
de la obligacion del dia.

Diana.

¿ Que me decis? 10 estoy muerta. ap. ¿ Que no es de veras? ¡ Que escúcho! ap ¿ Pues como aqui á hablar acierta mi vanidad de corrida?

Carlos.

¿ Pues vos, siendo tan discreta, no conoceis que es fingido? Diana.

¿ Pues aquello de la flecha, del 'pez, del hilo, y la caña, y el decir que el desden era, porque no os habia tocado del venene la violencia?

Carlos.

Pues eso es fingirlo bien: ¿tan necio quereis que sea que cuando á fingir me ponga, lo finja sin apariencia?

! Qué es esto que me sucede! ap.
¿Yo he podido ser tan necia,
que me haya hecho este desaire?
Del incendio de esta afrenta
el alma tengo abrasada;
mucho temo que lo entienda:
yo he de enamorar á este hombre,
ai toda el alma me cuesta.

- Carlos. Mirad que esperan, señora Diana. ¡ Qué a mi este error me suceda! ¿ Pues comp. vos...? Carlos. Qué decis Qué iba yo à hacer ? ya estqy ciega: ap. poneos la máscara, y vamos, Carlos. ¿No ha sido mala la enmienda: así trata el rendimiento? ¿Ah cruel! ah ingrata!; ah fiera! yo echaré sobre mi fuego toda la nieve del Etna. Diana. Cierto, que sois muy discreto, y lo fingis de manera, que lo tuve por verdad. Carlos. Cortesanía fue vuestra el fingiros engañada, por favorecer con ella, que con eso habeis cumplido con vuestra naturaleza, y la obligacion del dia; pues fingiendo la cautela de engañaros, porque á mi me dais crédito con ella, favoreceis el ingenio, y despreciais la fineza. Diana.

Bien agudo ha sido el modo de motejarme de necia:

mas asi le he de engañar. Venid, pues, y aunque ya sepa. que es fingido, proseguid, e que eso á estimaros me empeña () con mas veras, ..., Carlos.. ¿De qué suerte? Diana. Hace á mi desden mas fuerza la discrecion, que el amor. y me obligais mas con ella, ..... Carlos. Quien no entendiese su intento! yo le volveré la flecha. I sun M Diana. ¿ No proseguis ? Carlos, No señora. Diana. ¿Por qué? Carlos. Me ha dado tal pena,,,p el decirme que os obligo, que me ha hecho perder la senda de fingirme enamorado. in ... T Diana. Lish ¿ Pues, vos , que perder, pudicrais en tenerme á mí gbligada con vuestra, intencion, discreta LI Earlos. Arriesgarme & ser querido. Si og man vista go is Pues tan mal os estuviera? Mic habels heefesting on Señora, no está en mi mano. y si yo en eso me viera, ' fuera cosa de morirme.

Diana.

¡Que esto escuche mi belleza! ¿Pues vos presumis que yo puedo quereros?

Carlos.

Vos mesma decís, que la que agradece está de querer muy cerca: pues quien confiesa que estima que falta para que quiera?

Diana.

Menos falta para injuria á vuestra leca soberbia; y eso poco que le falta, pasando ya de grosera, quiero escusar con dejaros: Idos.

### Carlos.

¿ Pues como á la fiesta querels faltar? ¿ puede ser sin dar causa á otra sospecha? ... Diana.

Ese riesgo a mí me toca: decid, que estoy indispuesta, que me ha dado un accidente,

Cárlos.

Luego con eso licencia me dais para no asistir.

Diana:

Si os mando que os vais, no es fuerza? Carlos.

Me habeis hecho un gran favor: guarde Dios & vuestra Alteza.

vase.

### .... Diana.

¿ Qué es lo que pasa por mí? Tan corrida estoy, tan ciega, que si supiera algun medio de triunfar de su soberbia, aunque arriesgára el respeto, por rendirle á mi belleza, á costa de mi decoro comprára la diligencia.

## ESCENA VI.

# DIANA Y POLILLA.

### Polilla.

¿ Qué es esto, señora mia? ¿ como se ha aguado la fiesta? Diano.

Hame dadocun accidente.

Polilla. Si es cosa de la cabeza,

des parches de tacamaca, y que te traigan las piernas. Diana.

No tienen piernas las damas.

Polilla.

Pues por esta razon mesma digo yo que te las traigan: ¿mas qué ha sido tu dolencia?

Aprieto del corazon.

Polilla.

¡Jesus! pues si no es mas de ésa, sángrate y púrgate luego: y échate unas sanguijuelas, dos docenas de ventesas,

| y al instante estarás buena;                             |
|----------------------------------------------------------|
| y al instante estarás buena:  Diana                      |
| Caniquí, yo estoy corrida f<br>de no vencer la tibieza p |
| de no vencer la tibieza                                  |
| de Carlos.                                               |
| Politia.                                                 |
| de Carlos.  Polilla.  Pues eso dudas?                    |
| ¿Quieres que por ti se pierda ?                          |
| Dignos ne ne vigit es                                    |
| ¿Pues cómo se ha de perder?                              |
| Polilla 1                                                |
| Hazle que tome una renta.                                |
| ¿Pero de veras hablando                                  |
| tú, señora, no despas,                                   |
| que se enamore de ti? (m en hant y                       |
| _ Sales Diana- at his manning                            |
| Toda mi corona dieta                                     |
| por verle, moris de amestico de il                       |
| Politle                                                  |
| Y es eso çariño, á tema?                                 |
| la verdad; ¿ te entra el Carlillest                      |
| Diana. , , , , , , , ,                                   |
| ¿ Qué es cariño ? yo soy peña:                           |
| para abrasarle á desprecios:                             |
| á desaires y violencias,                                 |
| lo deseo solo.                                           |
| Polilla : in polilla                                     |
| Zape Lin shir shirt                                      |
| aun está verde la breva;                                 |
| mas ella madurará, o (ili de A                           |
| como hay muchachus y piedras.                            |
| Diana                                                    |
| Yo sé, que él gusta de oir                               |
| cantar,                                                  |
| and the second of the second of the second               |

Polilla.

Mucho, como sea la pasion, ó algun buen salmo cantado con castañetas.

 $oldsymbol{D}iana$ .

¡Salmo! ¿ qué decis?

Polilla.

Es cosa,

señora, que esto le eleva; lo que es música de salmos pierde su juicio por ella.

Diana.

Tá has de hacer por mí una cosa.

¿ Qué ?

Diana.

Abierta hallarás la puerta del jardin, yo con mis damas estaré alli, y sin que el sepa que es cuidado, cantaremos: tú has de decir que le llevas porque nos oiga cantar, diciendo, que aunque le vean, á tí te echarán la culpa.

Polilla.

Tú has pensado brava treta, porque en viéndote cantar se ha de hacer una jalea.

Diana.

Pues vé à buscarle al momento.

Polilla.

Llevarele con cadena: á oir cantar irá el otro tras de un entierro; mas sea buen tono. ^<sub>7</sub>6

¿ Qué te parece?

Polilla.

Alguna cosa burlesca, que tenga mucha alegría, Diana

¿Cómo que?

Polilla.

Un requien eternam: Diana.

Mira que voy al jardin.

Polilla.

Pues ponte como una Eva, para que caiga este Adan. Diana.

Allá espero.

## ESCENA VII.

# Politia y Despues Carlos.

Polilla.

Norabuena, que tú has de ser la manzana, y has de llevar la culebra Señores, ¡que estas locuras ande haciendo una princesa! ¡Mas quien tiene la mayor, qué mucho que esotras tenga l porque las locuras son como un plato de cerezas, que tirando de la una, las otras se yán tras ella. Carlos.

¿ Polilla, amigo?

Polilla

Carlos, bravo cuento!

Carlos.

¿ Pues qué ha habido de nuevo?

Polilla.

Vencimiento.

Carlos.

¿Pues tá que has entendido?

Polilla.

Que para enamorarte, me ha pedido que te lleve al jardin, donde has de bella, mas hermosa y brillante que una estrella, cantando con sus damas, que como te imagina duro tanto, ablandarte pretende con el canto.

Carlos

¿Eso hay? mucho lo estraño.

Polilla.

Mira si es liviandad de buen tamaña, y si está ya harto ciega, pues esto hace, y de mi á fiarlo llega.

Carlos.

Ya escucho el instrumento. (1)

Polilla.

Esta ya es tuya.

Carlos.

Calla, que canta ya.

Polilla.

Pues aleluya.

Música.

Olas eran de zafir las del mar solo esta vez,

<sup>(1)</sup> Pocan dentro.

con el que siempre le aclaman los mares segundo Rey.

Polilla.

Vamos, senor.

Carlos.

¿Qué dices, que yo muero? Polílla.

Deja eso á los pastores de la Arcadia, y vámonos allá, que esto es primero.

Carlos.

¿Y qué he de hacer?

Polilla.

Entrar y no mirarla, y divertirte con la copia bella de flores, y aunque ella se haga rajas cantando, no escucharla, porque se abrase.

Carlos.

No podré emprenderlo.

Potilla:

¿ Cómo no? Vive Cristo que has de hacerlo, ó te tengo de dar con esta daga, que traigo para eso, que esta llaga se ha de curar con escozor.

Carlos.

No intentes

eso, que no es posible que lo allanes.

Polilla.

Señor, tu has de sufrir polvos de Juanes, que toda el alma tienes ya podrida. Músic.

Carlos.

Otra vez cantan; oye por tu vida.

Polilla

Pese á mi alma; vamos, no en eso tiempo pierdas.

Alendamos,

que luego entrar podemos.

Polilla.

Allá desde mas cerca escucharemes. Anda con Barrabás.

Garles,

Ding Oye primers.

Pglilla.

Has de entrar, vive Dies.

Çarles.

Oye.

(Polilla.

No quiero. (1)

. . . . .

## ESCENA VIII.

Decoracion de jardin.

DIANA Y TODAS LAS DAMAS EN GUARDAPIESES
Y JUSTILLOS, CANTANDO.

Música.

Olas eran de zafir, las del mar solo esta vez, con el que sictupre le aclaman los marcs segundo Rey.

Diana.

¿ No habeis visto entrar á Carlos? .

Cintia.

No solo no le hemos visto, mas ni aun de que venir pueda en el jardin hay indicio.

Diana.

Laura, ten eneuta si viene.

<sup>(1)</sup> Métele à empellones.

## Laura.

Ya yo, señora, lo miro.

#### Diana.

Aunque arriegue mi decoro, be de vencer sus desvios.

#### Laura.

Cierto, que estás tan hermosa, que ha de faltarle el sentido si te vé, y no se enamora; mas senora, ya le he visto, ya está en el jardin.

Diana.

Qué dices?

4

#### Laura.

Que con Caniqui ha venido.

## Diana.

Pues volvamos á cantar, y sentaos todas conmigo. (1)

# ESCENA IX.

POLILLA CARLOS Y DICHAS.

## Polilla.

No 'te derritas , senor.

## Carlos

Polilla, ¿ no es un prodigio su belleza? en aquel trage doméstico es un hechizo.

# Polilla.

¡ Qué bravas están las damas en guardapiés y justillé!

Carlos.

¿Para qué son los adornos

<sup>(1)</sup> Siéntanse ahora todas.

donde hay sin ellos tal brio?

Polilia.

Mira, estas son como el cardo, que el hortelano, advertido, le deja las pencas malas, que aunque no son de servicio, abultan para venderle; pero despues de vendido solo se come el cogólio! pues las damas son lo mismo, lo que el moño y el artificio de las faldas son las pencas que se echan á los borricos; pero unelve allá le cara, no mires que vás perdido.

Corlos.

Polilla, no he de poder:

Polillà.

¿Que llamas no? Vive Cristo; que he de meterte la daga si vuelves. Pónele la daga en la cara;

Carlos.

Ya no la miro.

Polilla. . . . .

Pues la estás oyendo, engália los ojos con los oidos: Carlos.

Pues vamonos alargando; porque si canta vel no oirlo no paresca que es cuidado; sino divertirme el sitio.

Cintia.

Na te escucha, cantar puedes.

| Diana.                             |
|------------------------------------|
| Asi vencerle imagino.              |
|                                    |
| El que solo de su abril            |
| escogió mayo cortés,               |
| por gala de su esperanza,          |
| las flores de su desdén            |
| .: Diana Williams                  |
| ? No ha vuelto á oir?              |
| granter of Laura, or an entremy    |
| No señora, il                      |
| Qiana.                             |
| ¿Cómo no? ¿ques no me ha oido?     |
| 2 Cintia, a day way                |
| Puede ser, porque estás lejos      |
| Carlos, emin                       |
| En toda mi vida be visto           |
| mas bien compuesto jardin          |
| Vaya de oso, que eso es linde.     |
| nes Diona.                         |
| Al jardin está mirando;            |
| este hombre está sin sentido:      |
| ¿ qué es esto? Cantemos todas,     |
| para ver si vuelve á oirnos.       |
| Cantan todas.                      |
| A tem dichoso favor and and        |
| sirva tan florido mes,             |
| por gloria de sus trofcos          |
| rendido le besenel pie il en en en |
| of the Agrica. The supply of       |
| !Qué bien hecho está aquel cuadro  |
| de sus armas! ¿qué pulido!!, con-  |
| Politia,                           |
| Harto mas pulido es ese            |
|                                    |

**83**: Diana. ¿ Oué esto escueho! ¡ que esto miro! Los cuadros está alabando cuando yo canto! ... Carlos. No be visto yedra mas bien enlazada: ¡qué hermoso verde! Polilla: Eso pido: date en lo verde, que engordas. Diana. . No me ha visto, o no me ha oido: Laura, al descuido le advierte, que estoy, yo aqui. Levántase Daura. Ciptia ...... Este capricho la ha de despeñar á\amar. . Laura. Carlos, estad advertido. que está aqui dentro Diana. Carlos. Tiene aquí un famoso sitio: los laureles están buenos: pero entre aquellos jacintos aquel pié de guindo afea. PolíHa. O qué lindo pié de guindo! Diana. ii wa Ya se lo advertiste. Laura? Laura,

Ya, señora, se lo he dicho.

| ¿ pues cómo está divertido? [1]    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Señor, por aquesta calle           |              |
| pasa sin mirar.                    |              |
| Carlos.                            |              |
| Rendido                            |              |
| estoy á mi resistencia: RECORDO    |              |
| volver temo.                       |              |
| Polilla.                           | $\checkmark$ |
| Ten, por Christo,                  |              |
| que te herirás con la daga.        |              |
| · Carlos                           |              |
| Ya no puedo mas, amigo.            |              |
| Polilla.                           |              |
| Hombre, mira que te clavas. ""     |              |
| Carlos.                            |              |
| ¿ Qué quieres? ya me he vencido.   |              |
| Polilla.                           |              |
| Vuelve por esotro lado.            |              |
| Carlos.                            | 1            |
| ¿Por acá?                          |              |
| Polilla.                           |              |
| Por alla digo.                     |              |
| Diana.                             |              |
| 2 No sha whelto?                   |              |
| John Boura, Charles                |              |
| Ni lo imagina.                     |              |
|                                    |              |
| Yo no creo lo que miro:            |              |
| vé tú al descuido, Fenisa,         |              |
| y vuelve d dar el aviso. Lecantase | Fer          |

<sup>(1)</sup> Pasan por delante de ellas, llevándole Polilla.
La daga junto á la cara porque no suclea.

Potilla.

Otro correo dispara, mas no dán lumbre las tiros.

Fenisa.

¿ Carlos ?

Carles. ¿Quien llama? Polilla.

¿Quièn es?

Fenisa.

Ved, que Diana os ha vista. Carlos.

Admirado de esta fuente. en verla me he divertido, y no habia visto a su Alteza: decid, que ya me retiro.

Diana.

¡ Ciclos! sin duda se vá: oid, escuchad, á vos digo. Levántase, Carlos.

¿A mí, señora?

Diana. Sí, á vos. Carlos.

¿ Qué mandais?

Diana.

¿Cómo, atrevido habeis entrado aquí dentro. sabiendo que en mi retiro estaba yo con mis damas?

Carlos.

Señora, no os habia visto; la hermosura del jardin me llevó, perdon os pido.

Diana.

Esto es peor, que aun no dice, que para escucharme vino.

¿ Pues no me oiste?

Garlos.

No señora. ;

No es posible:

Carlos.

Un yerro ha sido, que solo enmendarse puede con no hacer mas el delito, oúse.

Cintia.

Señora, este hombre es un tronco, Diana,

Déjame, que sus desvios ; el sentido han de quitarme.

Cintia.

Aquesto vá ya perdido; ap.
si ella no está enamorada
de Carlos, ya vá camino, odse.
Diana.

¡Cielos, que es estó que veo! un etna es cuanto respiro: ¡yo despreciada!

Polilla.

Eso sí,

pese, á su alma, dé brincos.

Diana.

¿ Caniquí ?

Polilla

¿ Señora mia?,

Diana.

¿Qué es esto? ¿ Este hombre no vino é escucharme? Polilla.

Si señora.

Diana.

Paes cómo no ha vuelto á oírlo?

Polilla.

Señora, es loco de atar.

Diana.

¿Pues qué respondió, ó qué dijo?

Polilla.

Es vergüenza.

Diana.

Dilo pues.

Polilla.

Que cantabais como niños de escuela ; y que no queria escucharos.

Diana.

¿Eso ha dicho?

Polilla.

Si señora.

Diana.

¡Hay tal desprecio!

Polilla.

Es un bobo.

Diana.

Estoy sin juicio.

Polilla.

No hagas caso.

Diana.

Estoy mortal!

Polilla.

Que es un bárbaro.

Diana.

Eso mismo

me ha de obligar á rendirle.

si muero por conseguirlo.

Polillo.

odse:

Buena vá la danza, alcalde, y dá en la albarda el granizo.

# ACTO TERCERO.

Decoracion de salon.

# ESCENA PRIMERA.

CARLOS, POLILLA, DON GASTON Y EL DE BEARNE.

Gaston.

Carlos, nuestra amistad nos dá licencia de valernos de vos para este intento. Carlos.

Ya sabeis que es segura mi obediencia.

Bearne.

En fé de eso os consulto el pensamiento.

Polilla.

Vá de consulta, y salga la propuesta, que to o lo demás es molimiento

Bearne.

Ya vos sabeis que no ha quedado fiesta, fineza, ostentacion, galantería, que no haya sido de los tres compuesta, para vencer la justa antipatia, que nos tiene Diana sin debella, ni aun lo que debe dar la cortesía; pues habiendo salido vos con ella, la obligacion y el uso de la suerte; por no favoreceros, atropella; y la alegría del festin convierte en queja de sus damas y en desprecio de nosotros, si el término se advierte: y de nuestro decoro haciendo aprecio,

mas que de nuestro amor, nos ha obligado solumente á vencer su desdèn necio; y el gusto quedará desempeñado de los tres, si la viésemos vencida de cualquiera de todos al cuidado. Para esto, pues, traemos prevenida yo y don Gaston la industria que os diremos, que si á esta flecha no quedare herida, no queda ya camino que intentemos.

Carlos.

Qué es la industria?

Gaston.

Que pues para estos dia todos por suerte ya damas tenemos, prosigamos en las galanterías todos, sin hacer caso de Diana, pues ella ,se escusó con sus porfias; que si á ver llega su altivéz tirana, por su desdén, su adoracion perdida, si no de amante, se ha de herir de vana: y en conociendo indicios de la herida, nuestras finezas han de ser mayores, hasta tenerla en su rigor vencida.

## Polilla.

No es ese mal remedio; mas señores, eso es lo mismo que á cualquier doliente el quitarle la cena los doctores.

#### Bearne.

Pero si no es remedio suficiente, cuando no alivie á temple la dolencia, sirve de que no crezca el accidente: si á Díana la ofende la decencia con que la festejamos, porfiarla solo será crecer su resistencia. Ya no queda mas medio que dojarla, pues sí la ley, que dió naturaleza, no falta en ella, así hemos de obligarla: porque en viendo perdida la fineza la dama, aun de aquel mismo que aborrece, sentirlo es natural en la belleza, que la veneracion de que carece, aunque el gusto cansado la desprecia, la vanidad del alma la apetece; y si le falta lo que el alma áprecia, aunque lo calle allá su sentimiento, la estará á solas condenando é necia; y cuando no se logre el pensamiento de obligarla á querer, en que lo sienta queda vengado bien nuestro tormento.

Carlos.

Lo que ofendido vuestro amor intenta, por dos causas de mi queda aceptado; una, el ser fuerza que ella lo consienta, porque eso su desden nos ha mandado; y otra que sin amor ese desvio no me puede costar ningun cuidado.

Bearne.

Pues la palabra os tomo.

Carlos.

Yo la fio.

Bearne.

Y aun de Diana el nombre á nuestro labio desde aquí le prohiba el alvedrio.

Gaston.

Ese contra el desden es medio sábio.

Carlos.

Digo, que de mi parte lo prometo.

Bearne.

Pues vos vercis vengado nuestro agravio.

Gaston.

Vamos, y aunque se ofenda su respeto, en festejar las damas prosigamos con mas finezas.

Carlos.

Yo el desvio aceto.

Bearne.

Pues si á un tiempo todos la dejamos, cierto será el vencerla.

Carlos.

Así lo creo.

Bearne.

Vamos, pues, don Gaston.

Gaston.

Bearne, vamos.

Bearne.

Logrado habeis de ver nuestro deseo.

## ESCENA II.

CARLOS Y POLILLA.

Polilla.

Señor, esta es brava traza, y medida á tu deseo, que esto es echarte el ojéo, porque tu matés la caza.

Carlos.

Polilla, ; muger terrible!

Que aun no quiera tan picada!

Polilla.

Señor, ella está abrasada, mas rendirse no es posible: ella te quiere, señor, y dice que te aborrece; mas lo que ira le parece,

porque cuando una muger de los desdenes se agravia, bien puede llamarlo rabia, mas es rabia por querer. Dia y noche está trazando como vengar su congoja; mas no temas que te coja, que ella te dará bien blanda.

¿ Qué dice de mi?

Te sensa: dice que eres un grosero. desatento, majadero: y yo, que entiendo la musa, digo, señora, es un loco, un sucio: y ella despues vuelve por ti, y dice: no es, que ni tanto, ni tampoco. En fin, porque sus desvelos no se logren, imagino. que ahora toma otro camino, 'r y quiere picarte á zelos. Conoce la ballestilla, y'si acaso te la echa. disimula, y dí á la flecha. rivendo: hagote cosquifla, que cila te se vendrá al auego.

Carles.

J Porqué?

Polilla.

Porque aunque se enoja quien cuando siembra no coge.

va á pedir limosna luego: eso es, señor, evidencia. Lope, el fenix español, de los ingenios el sol, lo dijo en esta sentencia: Quien tiene zelos, y ofende. ¿ qué pretende? la venganza de un desden; ¿y si no le sale bien? vuelve á comprar lo que vende. Mas ya los principes van sus músicas previniendo. ... , Carlos. Irme con ellos pretendo, antica la Polilla. ... , when is

Con eso juego te dan. ..., , , ,

Carlos. Diana viene.

Polilla.

Pues cuidado y escapate.

Carlos.
Voyme luego.

Vete, que si nos ve el juego. perderemos lo embidado. ... Cantan dentro.

ESCENA III.

DIAMARY POLILLA, 10 2 ""C

# Música.

Pastores, Cintia me mata, ......... Cintia es mi muerte, y mi vida, yo de ver de Cinția vivo, y muero por ver á Cintia.

Diana.

Tanta Cintia!

Flora.

Es el reclamo

del Bearnes.

; Finezas necias!

Polilla.

Todo esto es echar especias al guisado de mi amo.

sado de mi amo. Como Diaha:

Por no ver estas contiendas de que á sus damas alaben, desco ya que se acaben aquestas carnestolendas.

Polilla.

Eso es ya rigor tirano: deja, señora, querer, sino quieres, que esto es ser el perro del hortelano.

Diana.

¿ Pues no es cosa muy cansada oir músicas precisas de Cintias, Lauras, Penisas, cada instante?

Polilla.

Si te enfada ver tu nombre en verso escrito, ¿qué han de hacer sino Cintiar, Laurear y Fenisear? que el Dianar es ya delito: Y el Bearnés tan fino está con Cintia, que está en su pecho, que una gran décima ha hecho. Diane.

¡Y cómo dice?

Polilla.

Allá vá:

Cintia el mandamiento quinte quebró en mi, como saeta; cintia es la que á mi me aprieta, y yo soy de Cintia el cinto.
Cintia, y cinta no es distinto; y pues Cintia es semejante; á cinta, soy fino amante; pues traigo cinta en la liga, y esta decima la diga
Cintor el representante.

Diana.

Bien por cierto, mas ya suena cira música.

Polilla.

Y galante.

Esta será de otro amante. ..

Polilla.

Rebentando está de pena.

Música.

No iguala d' Fenisa el Fenix, que si el muere, y resucita; Fenisa dá vida, y mata: mas que el Feniz es Fenisa.

Diana.

¡Finos están!

Polilla.

¡Jesus! ¡Es mucha cosa, y aun mi pecho...] oye lo que á Laura he hecho!.

| * |     |    |
|---|-----|----|
|   | ıan | Æ. |
|   |     |    |

¿Tambien dás músicas?

Polilla.

Pues.

Laura, en rigor, es laurel; y pues Laura á mi me plugo, yo tengo de ser besugo, por escabecharme en él.

Diana. ...

¿Y Carlos no me pudiera dar música á mi tambien? Polilla.

Si llegára á querer bien, sin duda te se atreviera; mas el no ama, y tú el concierto de que te dejase hiciste,

con que al punto que dijiste, id con Dios, vió el ciclo abierto.

Diana.

Que lo dije así, confieso; mas el porfiar debia, que aquí es cortés la porfia, Polilla.

¿Pues cómo puede ser eso, si á las fiestas han de ir, y es desprecio de su fama no ir un galan con su dama; y tú no quieres salir?

Diana.

¿ Qué pudiera ser ; no infieres ; ? ? que saliese yo con él ?

Polilla.

Si señora; pero él sabe poco de poderes. Mas ya galanes y damas

á las fiestas van saliendo: cierto, que es un mayo ver aci' las plumas de los sombreros. Diana. Todos vienen con sus damas prod y Carlos viene con ellos Señores, silestan mugeri, a nep. 108] viendo ahora este desprecio, no se rinde siqueren bieng land Y; ha de ahorcarise como hay credo. h Los dichos, salen todos los Galanes con sus dama Y ELLOS Y BLLAS CON SOMBREROS Y PLUMAS. Achestejar sale amor: . . . nos ei sus diehosos prisioneros, dando plumasi sus penachas of evol d sus harpones soberbios. in sent , Bearner of men. on a Príncipes, para pitarla, Mostrarnos finos importados o v . Carlos.net ; en er en Mi fineza es el despego. Rearne. Cada instante, Cintia hermosa me olvido de que soy vuestro. . . . porque no creo á mi suerte la dicha que la merezco.

. Gintia.

Mas dudo yo, pues presumo, ...

1. A. .

que el ser tan fino es empeño del dia, y no del amor? Bearne. Salir del dia desco dinto la liche por venceros esa duda. Gaston. Y vos si dudais le mesmo! vereis pasar mi fineza á los mayores estremos l cuando solo deuda sea de la fé con que os venero. Diana. Nadie se acuerda de mil." DA C Polilla . A March 1993 Yo por ninguno lo siento, sino por aquel menguado de Carlos, que es un soberbie: ¿ tiene el algo mas que ser ! muy galan, y muy'discreto, muy liberal y valiente, y hacer muy famosos versos, y ser un principe grande? \* ¿pues qué tenemos con eso? Bearne. Conde de Fox, no perdamos tiempo para los festejos de come que tenemos prevenidos:"" " A11 - 100 100 Gaston. Tan feliz dia logremos. Diana. ¡Qué tiernos ván! 

Son menguados.

Politica in the second Sí, que es cosa de capones, .... Bearne. Proseguid el dulce acento: 165 mile? que nuestra dicha celebra-ini i ini Carlos.... Yo seré imán de sus ecosi. (1)... revers present in himself ESCENA Ver rain act à CARLOS, DIANA Y POLILLA GELL cie la francia resolution de-Música. sus dichosos prisioneros, &c. out Diana. Ton of ¡Qué finos gáp y qué graves, ouis Je Carles, que pullila por possino ¿Sabes que parecen estos ? in como 1 Qué? cotor Riana, , color voice acity liberal v Polilla. y hacer may Priores, y Abadeas, 100 193 Such a Diana. 11 441 1 890.15 Y Carlos se vá con ellos: solo de glasiento el desdén 🚓 📆 🧓 pero de abrasanle, á zelos de maner es esta buena ocasion: 2011915; 90, llámale tú. Polilla. 15 mild acr Ah, caballero. Carlos. Ouién me llama?

<sup>(1)</sup> Vánse pasando por delante de Diana sin 1
carar en ellas 2012 il militar de la caración

6-

```
Potitta! aul. r zi . n
         Apropinguatio:
ad parlandum. "........"
       Carlos.
              ¿Con quién?
            Polilla.
                        Mecum.
           Carlos.
Pues para eso me llamabas.
cuando vés que voy siguiendo
este acento, enamorado?
             Diana.
¿Vos enamorado? bdeno:"
¿ y de quién lo estais?
            Carlos.
               Señora.
tambien yo aquí dama lievo.
            Diana.
¿Qué dama?
            Carlos.
          Mi 'libertad',
que es á quien vo galanteo.
            Diana:
Cierto que me habia dado
grán susto.
            Polilla.
           Bueno vá eso:
ya está mas allá de Illescas
para Hegar á Toledo.
            Diana.
¿La libertad es la dama?
buen gusto teneis por cierto.
            Carlos.
En siendo gusto, señora, 🐪
no importa que no sea bueno. ""
```

que la voluntad, no tiene razon para su deseo.

Diana.

Pero ahí no hay voluntad.

Carlos.

Si hay tal.

Diana.

O yo no lo entiendo, o no la hay sique no se puede :: . dar voluntad sin sugeto.

Carlos.

El sugeto es el no amar, y voluntad hay en esto, pues si quiero no querer, ya quiero lo que no quiero.

Diana.

La negacion no dá ser, que solo el entendimiento le dá al ente de razon un ser fingido y supuesto; y así es esa voluntad, pues sin causa no bay efecto.

Carlos.

Vos, señora, no sabeis. lo que es querer, y así en esto será lisonja deciros que iguorais el argumento.

Diana.

| Carlos.                              |  |
|--------------------------------------|--|
| ¿Pues vos quereis?                   |  |
| Diana!                               |  |
| Lp deseo                             |  |
| Polilla.                             |  |
| Cuidado que vá apuntando             |  |
| la varita de los celos ;             |  |
| úntate muy bien las manos            |  |
| con aceite de desprecios,            |  |
| no te se pegue la liga,              |  |
| Diana.                               |  |
| Si este tiene etendimiento ap.,      |  |
| se ha de abrasar, ó no es hombre.    |  |
| Polilld.                             |  |
| Eso fuera á no estar hecho ep.       |  |
| el defensivo, y pegade               |  |
| Carlos.                              |  |
| De oiros estoy suspenso.             |  |
| Diana .                              |  |
| Carlos, yo he reconocido             |  |
| que la opinion que yo llevo 💬 🖂      |  |
| es ir contra la razon,               |  |
| contra el útil de mi reino,          |  |
| la quietud de mis vasallos,          |  |
| la duracion de mi imperio.           |  |
| Viendo estos inconvenientes,         |  |
| he puesto á mi pensamiento           |  |
| tan forzosos silogismos,             |  |
| que le he vencido con ellos.         |  |
| Determinada á casarme,               |  |
| apenas cedió el Ingenio 🔻 , 1 T      |  |
| al poder, da la, verdado com ranco   |  |
| su sofistico argumento militario mon |  |
| cuando vi, al abrir los ojos, , a >  |  |
| que la nubeide aguel verro           |  |

le habia quitado al alma '
la luz del conocimiento. '
El Príncipe de Bearne,
mirado sin pasion...

Polilla.

¿Zelos!

Al aceite, que traen liga.

Diana.

Es tan galan caballero, que merece la atencion mia, que harto lo encarezco: por su sangre no hay ninguno de mayor merecimiento; sus partes no las iguala el mas galan y discreto. Lo afable en los agasajos. lo humilde en los rendimientos. lo primoroso en finezas. lo generoso en festejos. nadie lo tiene como él. Corrida estoy de que un yerro me haya tenido tan cicga, que no viese lo que veo. Carlos.

Polilla, aunque sea fingido, vive Dios, que estoy muriendo.

Polilla.

Aceite, pese á mi alma, aunque te manches con ello.

Diana.

Y así, Carlos, determino casarme; mas antes quiero, por ser tan discreto vos, consultaros este intento.

No os parece el de Bearne,

que será el mas digno dueño, que dar puedo á mi corona? que yo por el mas perfecto le tengo de todos cuantos me asisten. ¿ Qué sentís de ello? Parece que os demudais: ¿ estrañais mi pensamiento? Bien he logrado la herida, ap. que del semblante lo infiero: todo el color ha perdido; eso es lo que yo pretendo.

Polilla.

Ah señor!

Carlos.

Estoy sin alma.

Polilla.

Sacudete, majadero, que te se pega la liga.

Diana.

¿ No me respondeis? ¿qué es eso? ¿pues de qué os habeis turbado? Carlos.

Me he admirado por lo menos.

Diana.

¿De qué?

Carlos.

De que yo pensaba, que no pudo hacer el cielo dos sugetos tan iguales, que estén á medida y peso de unas mismas cualidades sin diferencia compuestos; y lo estoy viendo en los dos, pues pienso que estamos hechos tan debajo de una causa,

que yo soy retrato vuestro.
¿ Cuanto ha, señora, que yos
teneis ese pensamiento?

Diana.

Dias ha que está trabada esta batalla en mi pecho, y desde ayer me he vencido.

Carlos.

Pues aquese mismo tiempo ha que estoy determinado á querer, ello por ello: 1 y tambien mi ceguedad me quitó el conocimiento de la hermosura que adoro; digo, que adorar deseo, que cierto que lo merece.

Diana.

Sin duda logré mi intento: pues bien podeis declararos, que yo nada os he encuhierto.

Carlos.

Si señora, y aun hacer vanidades del acierto: Cintia es la dama.

Diana.

¿ Quién , Cintia ? .

Polilla.

¿Ah buen hijo! como diestro, herir por los mismos filos, que esa es doctrina del negro.

Carlos.

¿No os parece que he tenido buena eleccion en mi empleo? porque ni mas hermosura, mi mejor entendimiento jamas en muger he visto.
¿Aquel garbo, aquel sosiçgo,
su agrado, no hace dichosa
mi pasion? ¿Qué sentís de ello?
Parece que os he enojado.

Diana.

Toda me ha cubierto un yelo. ap.

Carlos

¿ No respondeis? ......

Diana.

Me ha dejado suspensa el veros tan ciego, porque yo en Cintia no he hallado ninguno de esos estremos: ni es agradable, ni hermosa, ni discreta; y este es yerro de la pasion.

Carlos.
¡Hay tal cosa!
hasta ahi nos parecemos.

Diana.

¿ Por qué?

Carlos.

Porque á vos de Cintia se os encubie el restro bello, y del de Bearne à mí lo galan se me ha encubierto: con que somos tan iguales, que decimos malá: un tiempo, yo, de lo que vos quereis, y vos, de lo que vo quiero.

Pues si es gusto, cada uno siga PL suyo.

•

| 108 |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| ,00 | et d'Curlon de la comp                  |
|     | Malo es esto!                           |
| •   | State of the August 18                  |
|     | Polilla                                 |
|     | Encima viene la tuya, promus            |
|     | no se te dé nada de eso.                |
|     | Carlos                                  |
|     | Pues ya, con vuestra licencia,          |
|     | iré, señora, siguiendo 💛 🖔              |
|     | aquel eco enamorado,                    |
|     | que el disfrazaros mi intento           |
|     | fue temor que ya he perdido; 12.3       |
|     | sabiendo que mi deseo,                  |
|     | en la ocasion, y el motivo, mist        |
| •   | , es tan parecido al vuestro. 29 in     |
|     | Diana.                                  |
|     | ¿Vais á verla?                          |
|     | Carlos.                                 |
|     | Si señora.                              |
|     | Diana.                                  |
|     | ¡Sin mí estoy! ¿ Qué es esto cielos?    |
|     | Polilla.                                |
|     | Pára largo, que la pierde. A.           |
|     | Carlos:                                 |
|     | A Dios, señora.                         |
|     | Diana.                                  |
|     | Teneos.                                 |
|     | aguardad : ¿ por qué ha de ser :        |
|     | tan ciego un hombre discreto.           |
|     | que ha de oponer un sentido             |
|     | á todo un entendimiento?                |
|     | ¿ Qué tiene Cintia de hermosa?          |
|     | ¿ Que discursos, qué conceptos          |
|     | os la han: fingido descreta?            |
|     | Joué garbo tiene . qué asco?            |
|     | A COME COLUMN LICIDE & COME MANNE 1 . A |

Polilla.

Cinco, seis y encaje; cuenta, señor e que la vá perdiendo hasta el codo.

Carlos.

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Qué decis?

Que ha sido mal gusto el vuestro.

J Males señora? Allí wá Cintia, miradla que de lejos. y vereis cuantas dazones dá su hermosura á mi acierto. Miradium lazos prendido aquel hermoso cabello. yo el rendido, y él el preso. Mirad en su frente becmosa como junta el rostro bello, bebiendo luz a sus ojos sol, luna, estrellas y ciclo. Y on sus dos soles mirad si les leigno, y dichoso el yerro, que hace esclavos á dos mãos. aukque ellos sean los negros. ... Mirad el sangriento lábio, que fino coral vertiendo, parece que se la tadido! en la herida que soie ha hecho. Aquel cuello de cristal que por ser de garza el cuello, al cielo de su hermosada osa degar contel vuelo, Aquel talle tan delgado, que yo pintarle no puedo.

porque es el, mas delicado. que todos mis pensamientos. Yo he estado: ciego, señora , fon a . pues solo ahora le veo, ... la aliant y del pesar de milengaño me paso toloco, de ciego: pues no he reparada aquí en tan guande deskeiertoi an pro como alabar suches mosura delante de avoslilmas de esto inilit Cintia, sionesilayayalicencia, situid de ir á pedinsela luego. o sierov y . por espusa a suratro padrel, uz ble ganando dambien a un tiem por Il/ aquel her monxex& elegation and large las albricias de sep vuestroze la y yo el recorror, y el el por .a. ESCENA: NL . . . berilvi Los Dichos MENOS CARLOS. deis Diana. and det ¿ Qué es estordureza mia?... un "I ; Un volcan otenigio en mis pebho! ia ¿Qué llamadescesta, que elediman me abrasa: 2 Morestoy ardiemedous . . di Polilla. . . . be dil. Alto, va cavó la breva, api wo y dió en la laoca por yerra suos sq .. w. .! sil Diana. en la lie. 🔻 Aquel cast of descripted Supino St. que par un leolifost el carrier al ciclo de catamento finales al ; hay tan grande atrevimiento leo ¿ por qué con él nomuvestiste y A

y le arrancaste à cale necion : one

```
todas las barbas á ataños?
    A G. T. Diana. Table 18 . 28 .
Yo pierdo el entendimiento.
     Polilla.
Puer pierde tambien las uñas,
   Caniquí este es un incendio.
      Polilla.
Eso no es sino bramante. 25 急
     Diana.
¡Yo arrastrada de na soberbio!
yourendica de un destio!
jyo sin mi! ...
     .. Polilla.
              Señora, quedo,
que eso parece querer.
          Diana:
!Que es querer!
        -Polilla
          · Seran torreznos.
                   ... 1111
          Diana.
¿ Qué dices ?
     Polilla:
     Digo de amor.
          Diana. William Bull .
¿Cómo amor?
     Polilla.
   entinin "No sinblineves?"
        Diana.
I Yo amor?
    distant Polillant, our come
        o ¿ Pues qué 'Mentes' 102?
           Diana.
                      315.
 Una rabia y un tormento:
no sé que mal es aqueste.
```

To Polilla. La La La La La Venga el pulso y lo veremos; Dejame, no me enfurezcas, que es stanto el furor: ane sientos que aun á mi no me perdono. politing Politica. a mice broke of Ay señora! vive el cielo. que te se pouen azules las venas, y es mal agüero. Inil Diana. horten en e ? ? ¿ Pues de aqueso que se infiere?... Poliila. Que es pujamiento de selos. , other Diana. ¿ Qué decis, loco, villano, ...., atrevido, sin respeto?

Zelos yo! ¿ qué es lo gyé dices ? !!

vete de aquí, vete luego. 

Señora...

Diana.

Vete, atrevido, ó haré que te arrojen luego de una ventana.

> Polilla. grante mus Agua vá.

> > y p: 1 - . .

Voyme, señora, al momento, que no soy para vaciado. ¡Madre de Dios, cuál la dejo! ap. Voyme, que donde hay punal, el Caniquí scorre riesgo.

Stigat max . . . jin lei

5 of 14

## ESCENA VIII.

DIANA.

¿Fuego en mi corazon? No, no lo creo: siendo de mármol, ¿en mi pecho helado pudo encenderse? No, miente el cuidado; ¿pero cómo lo dudo, si lo veo? To deseo vencer por mi trofeo un desden; pero si es quien me ha abrasado fuego de amor, ¿qué mntho se haya entrado donde abrieron las puertas al deseo? De este peligro no advertí el indicio, pues para echar el fuego en otra casa, le encendí, y en la mia hizo su oficio. No admire, pues, mi pecho lo que pasa, que quien quiere encender un edificio, suele ser el primero que se abrasa.

## ESCENA VIII.

DIANA Y EL DUQUE DE BEARNE.

Bearne.

Gran victoria he conseguido, si mi dicha es cierta ya; pero aquí Díana está. A vuestras plantas rendido, señora, perdon os pido de venir tan arrojado con la nueva que me han dado, que yo pienso, que aun es poco, siendo vuestro, el venir loco de un favor no ímaginado.

Diana.

No os entiendo: ¿ hablais conmigo? ¿ Qué favor decis?

# Bearne. ..

Señora,
el de Urgel me ha dicho ahora,
que de él ha sido testigo,
oy que yo el laurel consigo
cido ser vuestros

Diana.

Necio fue, Si os dijo lo que no se,

Bearne.

"Ya lo dudó mi sentido; mas quien lo creyó es mi fé, que como milagro fuera de vos el tener piedad, os negára el ser deidad, si mi amor no lo creyera.

En el pecho que os venera, haber mas fé es mas trofeo; y pues fé ha sido el deseo de imaginaros deidad, perdonad mi necedad por la fé con que lo creo.

Diana.

¿Pues no es mas atrevimiento creeros digno de mi amor?

Bearne.

No, que vos con el favor podeis dar merecimiento; y en esto mi pensamiento, antes que en mí el merecer, creyó de vos el poder.

Diana.

2 Y él os ha dicho ese error?

Bearne!

Si señora.

Diana.

Eso es peor, apque lo que acaba de hacer, porque aupone estar yo despreciada, y el amante; pues al príncipe al instante el aviso le llevo: que el nunca lo hiciera, no, si á mí me quisiera bien. Amor, la furia detén, pues ya mi pecho has postrado, que en él este hombre ha labrado el desdén con el desdén.

Bearne.

Señora, yo el modo erré de aceptar vuestro favor, y lo que fuera mejor, enmendado el yerro, iré á vuestro padre y diré la gracia que os he debido; y rogaré agradecido que interceda mi pasion por mi dicha, y el perdon de haber andado atrevido.

#### ESCENA IX.

DIANA.

¿Qué es esto que me sucede? yo me quemo, yo me abraso: mas sì es venganza de amor, ¿ por qué su rigor estraño? Esto es amor, porque el alma

me lleva el desdén de Carlos. Aquel yelo me ha encendido. 3 que amor su deidad mostrando. por castigar, mi dureza ha vuelto la nieve en rayos. Pues qué he de hacer ; ay de mi! para enmendar este daño, ...; que en vano el pecho resiste? El remedio es confesarlo, ¿ Qué digo? ¿ yo publicar mi delito con el labio? ¿ Yo decir que quiero bien ? grant Mas Cintia viene, el recato ..... de mi decoro me valga, que tanto tormento paso en el ardor que padezco. como en haber de callarlo.

# ESCENA X.

# DIANA, CINTIA Y LAURA.

Cintia.

Laura, no creo mi dicha.

Laura.

Pues la tienes en la mano lógrala, aunque no la creas.

Ĉintia.

Diana, el justo agasajo, que por ser tu sangre, yo te he debido, ahora aguardo, que sea con tu favor el que requiere mi estado. Carlos, señora, me pide por ésposa, y en él gano un logro para el deseo, para mi nobleza un lauro. Enamorado de mí, pide, señora, mi mano; solo tu favor me falta para la dicha que aguardo. Diana.

Esto es justicia de amor: ap.
¡uno tras otro el agravio!
¡ no me doy ya por vencida?
¡ qué mas quieres, Dios tirano?
Cintia.

¿ No me respondes, señora?

Diana.

Estaba, Cintia, mirando de qué modo es la fortuna en sus inciertos acasos. Anhela un pecho infeliz con dudas y sobresaltos, diligencias y deseos. por un bien imaginado: solo porque le deseo, huye de él y es tan ingrato, que de otro que no le busca, se vá á poner en la mano. Yo de su desdén herida, procuré rendir à Carlos: obliguéle con favores, hice finezas en vano. Siempre en él hallé desvío, y sin buscarle tu alhago, lo que huyó de mí deseo, se vá á rendir á tus brazos. Yo estoy ciega de ofendida, y el favor que me has rogado que te dé, te pido yo

para vengar ese agravio:
Llore Carlos tu desprecio,
sienta su pecho tirano
la llama de tu desvío,
pues yo en la suya me abraso.
Véngame de su soberbia,
hállete su amor de marmol:
pene, suspire y padezca
en tu desdén, y llorando
sufra...

Cintia.

Señora, ¿ qué dices?
Si él conmigo no es ingrato,
¿ por qué he de dar yo castigo
á quien me hace un agasajo?
¿ Por qué me has de persuadír,
lo que tu estás condenando?
Si en él su desdén no es bueno,
tambien en mi será malo;
yo le quiero si él me quiere.

Diana.

¿Qué es quererle? ¿ tú de Carlos, amada y yo despreciada? ¿ Tú con él casarte, cuando del pecho se está saliendo el corazon á pedazos? ¿ Tú logrando sus cariños, cuando su desdén helado, trocados efecto y causa, abrasa mi pecho á rayos? Primero, viven los cielos, fueran las vidas de entrambos asunto de mi venganza, aunque con mis propias manos sacára á Carlos del pecho,

donde a mi pesar ha entrado. y para morir con él, matára en mi su retrato. ¿Carlos casarse contigo cuando yo por él me abraso. cuando adoro su desvío y su desdén idolatro? ¿Pero qué digo? ¡ay de mí! ¿ Yo así mi decoro ultrajo? Miente mi labio atrevido. miente; mas él no es culpado, que si está loco mi pecho ¿ cómo ha de estar cuerdo el labio? Mas yo me rindo al dolor para hacer de uno dos daños. Muera el corazon y el pecho, y viva de mi recato la entereza. Cintia, amiga. si á tí te pretende Carlos, si dá amor á tu descuido lo que niega á mi cuidado, cásate con él y logra casto amor en dulces lazos. Yo solo quise vencerle, y este fué un empeño vano :: de mi altivéz, que ya veo que fué locura intentarlo, siendo accion de la fortuna ; pues, como se vé en sus casos siempre consigue el dichoso :: lo que intenta el desdichado. El ser querida una dama de quien desea, no es lauro sino dicha de su estrella; y cuando yo no lo alcanzo.

no se infiere due no tengó ' 5 en mi hermosura y mi aplauso. partes para merecerlo, sino suerte para hallarlo. Y pues yo no la he tenido para lo que he deseado, lógrala tú que la tienes. dále de esposa la mano, y triunfe tu corazon de sus rendidos alhagos. Enlace...; pero qué digo? que me estoy atravesando el corazon ; no es posible resistir á lo que paso. Toda el alma se me abrasa. ¿ Para qué, cielos, lo callo, si por los ojos asoma el incendio que disfrazo? Yo no puedo resistirle; pues cuando lo mienta el lábio. ¿ cóma he de encubrir el fuego . que el humo está publicando? Cintia v muero; el delito de mi desden me ha llevado á éste mortal precipicio por la senda de mi engaño. El amor, como deidad, mi altivez ha castigado. que es niño para las burlas. y dios para los agravios. Yo quiero, en fin, ya lo dije y á tí te lo he confesado, ap sar de mi decoro: porque tienes en tu mano` el triunfo, que yo deseo : ...

mira si habiendo pasado por la afrenta de decirlo, te estará bien el dejarlo:

#### ESCENA XI.

## Los dichos menos diana

Laura.

¡ Jesus! el cuento del loco él por él está pasando.

Cintia.

¿ Qué dices, Laura, qué dices?

Laura.

Viendo prohibido el plato, Diana se hartó de amor, y del desden ha sanado.

Cintia.

Ay Laura! ¿ pues qué he de hacer?

¿ Qué, señora? asegurarlo; y al de Bearne que es fijo, no soltarle de la mano hasta ver en lo que para.

Cintia.

Calla, que aquí viene Carlos.

# ESCENA XI.

LOS DICHOS, CARLOS Y POLILLA.

Polilla.

Las unciones del desprecio, señor, la vida la nan dado. ¡Gran eura hemos hecho en ella! Carlos.

A es cierto, gran triunfo alcanzo.

Polilla.

Haz cuenta que ya está sana, porque que queda babeando.

Carlos.

Y has conocido que quiere?

Polilla.

¿ Cómo querer? por san Pablo, que me vine huyendo de ella; porque la ví querer tanto, que temí que echase el resto, y me destruyese.

Gintia.

¿ Carlos ?

Carlos.

¿Cintia hermosa?

Cintia.

Vuestra dicha

logra ya triunfo mas alto, que el que en mi mano pretende. Vuestro descuido ha triunfado del desdén que no ha vencido en Diana el agasajo de los príncipes amantes: ella os quiere, y yo me aparto de mi esperanza por ella, y por vos, si es vuestro el lauro.

Carlos.

¿ Qué es lo qué decis, señora? Cintia.

Que ella me lo ha confesado.

Polilla.

¡Toma si purga! Señor, no hay en la botica emplasto para las mugeres locas, como un parche de mal trato; mas aquí su gadre viene
y los príncipes; al caso,
señor, y aunque esté rendida,
declárate con resguardo.

#### ESCENA XIII.

Dichos, el conde de Barcelona y los principes.

#### Conde

Príncipe, vos me dais tan buena nueva, que es justo que os la acepte; y aun os deba, lo que á vuestra persona pago en daros mi hija y mi corona.

#### Gaston,

Pues aunque yo, señor, no haya tenido la dicha que Bearne ha conseguido, siempre estaré contento de que él haya logrado el vencimiento, que tanto he deseado, por la parte que debe á mi cuidado, y el parabien le doy de este trofeo.

Carlos.

I tambien le admitid de mi deseo,

Bearne.

Carlos, yo le recibo, y el mio os apercibo, pues en Cintia lograis tan digno dueño, que envidiára el empeño, á no lograr el mio,

# · ESCENA XIV.

Los dichos y Diana al paño,

Diana.

¿Donde me lleva el loca desvaria

de mi pasion? ¡Yo estoy muriendo, gielos! de envidias, y de zelos!

Mas los príncipes todos se han juntado, y mi padre con ellos: sín alma llego á vellos; pues si su fin no alcanza, yo tengo de morir con mi esperanza.

Conde.

Carlos, pues vos pedís á mi sobrina, yo, pagando el deseo que os inclina, os ofrezco su mano; y pues tanto sosiego en esto gano, háganse juntas todas las bodas de Diana, y vuestras bodas.

Diana.
¡Ciclos! ya estoy mi muerte imaginande.

Polilla.

Señor, Diana alli te está escuchando, y has menester un modo muy discreto de declararte, porque tenga efecto; que vá con condiciones el partido,

y si yerras el cabe, vas perdido.

Carlos.

Yo, señor, á Barcelona
vine, mas que á pretender,
á festejar de Diana
la hermosura y el desden:
y aunque es verdad, que de Cintia
el hermoso rosicler
amaneció en mi deseo,
á la luz del querer bien,
la entereza de Diana,
que tan de mi genio fue,
ha ganado en mai alvedrio
tanto imperio, que no hará

cosa, que no sea su gusto; porque la hermosa altivez de su desden me ha obligado á que yo viva con él: y puesto que haya pedido mi amor á Cintia, ha de ser siendo así su voluntad, pues la suya mia es.

Conde.

¿Pues quien duda, que Diana de eso muy contenta esté?

Polilla

Eso lo dirá su alteza, por hacerme á mi merced.

Diana.

Si diré; pero señor, ¿vos contento no estareis, si yo me caso, que sea con cualquiera de los tres? Conde.

Si, que todos son iguales.

Diana.

¿Y vosotros quedareis de mi eleccion ofendidos?

Bearne.

Tu gusto, señora, es ley.

Gaston.

Y todos la obedecemos.

Diana.

Pues el príncipe ha de ser quien dé á mi prima la mano, y quien á mí me la dé, el que vencer ha sabido el desdén con el desdén. Carlos

¿Y quien es ese?

Diana.

Tu solo

Carlos.

Dáme ya los brazos , pues, Polilla.

Y mi bendicion os caiga, por siempre jamas amen.

Bearne.

Pues esta, Cintia, es mi mano.

Cintia.

Contenta quedo tambien.

Laura.

Pues tú, Caniqui, eres mio.

Sacúdanse todos bien, que no soy sino Polilla; mamola, vuesa merced. Y con esto, y con un victor, que pide humilde y cortes el ingenio, aquí se acaba el Desdén con el Desden.



- ki.

El mérito de esta comedia es tan conocido, que en vano pretenderiamos añadir algo á su celebridad. Dificilmente se hallará otra, ni nacional, ni estrangera, que reuna tantos requisitos admirables, y que se acerque en igual grado á la perfeccion. Si la consideramos en si misma, pertenece al género mas apreciable y dificil de todos, á la comedia de caracter: la cual, prescindiendo del corto número de modelos verdaderamente distintos que nos presenta la naturaleza, requiere. la mayor fuerza de invencion para sostenerse y animar toda la fábula, sin mendigar auxilios estraños, ni décaer del interes. Si atendemos à la egecucion, ape-42s podemos hacer otra cosa que aprobar y admirar todo, complaciéndonos de paso en ver, con qué facilidad da de sí un pensamiento feliz todas las bellezas que puede apetecer el arte; qué naturalmente se presta á las reglas mas severas; y como lleva, por decirlo así, de la mano al poeta, cuando este verdaderamente lo es. Hasta los vicios inherentes á la comedia, como son, el de reducirnos á una esfera limitada y mezquina, y el de fomentar la malignidad, desaparecen en esta obra maestra de nuestro Moreto. Si algunos autores la hubieran podido tener presente, no colocarían la comedia juntamente con la sátira en las últimas clases de la poesía. La creacion del Desden con el Desden, apesar de la bellisima sencillez de su argumento, corresponde como la Epopeya y la Tragedia al órden ideal: por la calidad de las personas introducidas en ella; por el lenguage que usan; por las costumbres que se pintan, y por las situaciones. incidentes y adornos que forman la fábula. Quiere de

cir que reune los dos géneros preferibles à todos.

comedia noble y la ideal. Ni aun contra la censu egerce, puede formar la benevelencia ningun; cion. En efecto, no se trata de divertirnos á co un ente despreciable ú odioso, cuyo corazon è minado por un vicio incorregible de un avar un hipócrita, de un adulador maligno: se trata mendar un defecto natural, pero hijo de la i riencia juvenil, defecto que no nos indispone tra los que le tienen, porque puede combinari las mejores prendas: y porque sabemos que ti temprano ha de desaparecer. De aquí nace un i derramado en toda la fábula, que, aunque distin Epico y del Trágico, puesto que los personages n ren ningun peligro, conmueve y aficiona á los es dores, y produce aquel placer delicado que no es. de causar lo que solo habla con el entendimier jamas con el corazon.

Si despues de considerar el argumento del D con el Desdén bajo un punto de vista general y do, descendémos á las bellezas de egecucion que ce en todas sus partes, ¡cuanto nos queda todavi admirar! ¡Qué deleite no causa la perfeccion coi se va manifestando el carácter de Diana y los gresos de la pasion, á la cual debe en fin su des no v felicidad! ¡Con qué ansia no se espera el enlaze, á pesar de ser necesariamente previsto, el interes que tomamos en la suerte de los dos ai tes, y el deseo de ver por nuestros mismos ojo está asegurada! ¡Cuanta gracia, qué gran caud fuerza cómica presentan las situaciones, y el p nage de Polilla, que por sí solo produciria una na comedia, y que tanto influye en esta, apesa su baja condicion! Por último, ; qué unidad, buen gusto no resplandece en toda la composi en tos medios de que se vale el poeta para teger s

bala! ¡Qué bien campea en los personages el ingenio al lado de la pasion; el decoro a la par de la naturalidad.

Faltaba á la gloria del Desdén con el Desdén que el gran Moliere la imitára servilmente, y, digámoslo sin rodeos, que la estropease. Al entablar esta acusacion contra uno de los mayores genios que han ilustrado la literatura, no pretendemos apartarnos del respeto y admiracion que se le debe como poeta y moralista: peleamos únicamente en defensa de la verdad y del honor nacional; y esta será nuestra escusa si acaso nos equivocamos.

Moliere hizo del Desdén con el Desdén una princesa de Elide; y aunque el espectáculo de tres príncipes que abandonan sus estados para ir á conquistar d corazon de una beldad orgullosa, no disuena imaginado en los siglos fabulosos de la Grecia: sin embargo, es mucho mas análogo á los tiempos caballerescos en que le supuso Moreto; y la fiesta de los carros que siempre se hacía en honra de una divinidad . suple mal por las fiestas y torneos , que se celebraban para obsequiar á las damas en nuestra época heróica. Aumenta esta inverosimilitud el lenguage de los amantes, que en la Grecia siempre fue natural y sencillo, y en la comedia de Moliere, lo mismo que en la de Moreto, es galante y afectado. No quisieramos dejarnos llevar de la preocupacion; pero nos parece que la frase siguiente, traducida con toda legalidad de la princesa de Elide, puede correr parejas con lo del pez, el hilo y la caña del Desdén con el Desdén.

"La princesa hizo resplandecer entonces una disposicion enteramente divina; y sus amorosos pies
posicion enteramente divina; y sus amorosos pies
peñalaban sobre la esmaltada alfombra de un tierno
persped unos caractéres tan agradables, que une sa-

»caban fuera de mi mismo, y me encadenaban com » nudos invencibles á los movimientos suaves y exec-» tos, con que todo su cuerpo se arreglaba á los movi-» mientos de la harmonía

No es este el único egemplo que se pudiera citar. El tono del principe de Itaca, es frecuentemente el de la galantería empalagosa; y en general Moliere conservó en su comedia todos los lunares que se podian suponer en la pieza española. En efecto, el príncipe de Itaca, y los de Mesenia y Pilos, son tres entes tan nuios como el conde de Barcelona, el de Fox y el príncipe de Brarne; y hacen un papel tan poct airoso en la imitacion como en el original. Sin embargo, no nos atrevemos á vituperar esto como un delecto; porque tal vez si se les diera mas variedad es los caracteres, y mas parte en la accion perjudicaria al interes principal. Advertiremos de paso á los par tidarios de las reglas matemáticas en materia de poe sía, que Moliere tampoco se quiso sujetar á la de la veinte y cuatro horas; y que su fábula supone un duracion tan larga como la de Moreto.

Aquel no pulo emplear en su obra el tiempo ne cesario, ni estender como deseaba algunas escenas; en esta parte se le debe disculpar. No es tan fácil ha cerlo, en haber introducido un personage tan inut y fastidioso como el ayo del príncipe de Itaca; e haber dado un apellido, al paracer andaluz, al loc de la princesa, colocando á Moron entre Eurialo Aristómenes; en haber añadido una escena de caza, e la que el buen Moron degenera en payaso: y sobi todo en haber suprimido las mejores de la comedique son las del jardin y la máscara. En general todo está debilitado y achicado, y rara vez se percibe e alma del autor del Misántropo.

· Lemos creido descubrir algunas faltas en Molies

ero esto no impide que sea el primer poeta cómico lel mundo. Aun cuando en las demas naciones haya habido genios tan capaces como él de ridiculizar los vicios, bien sea que no se han dedicado esclusivamente á este objeto; ó bien que no han sabido contenerse en los límites que prescribe la moderacion y el buen gusto, lo cierto es que se han quedado inferiores al autor frances. No debe, pues, atribuirse lo que hemos dicho acerca de este, al deseo de rebajar su mérito; ninguno le conoce mejor que nosotros, ni le confesa mas franca y gustosamente. Volvamos al Desdén con el Desdén.

La idea de presentar en la escena una beldad orgallosa, que se resiste à los obsequios de sus amantes. y se rinde á los desdenes ó los zelos, no es nuevo en nuestros autores. Antes de Moreto se hallan bastantes comedias fundadas en una suposicion parecida; entre ellas varias de Lope, y singularmente la de la Hermosa fea, y la de los Milagros del desprecio. Esta última es el verdadero original del Desdén con el Desdén: pues en ella se vé pintado el carácter de una muser enemiga del amor por principios, que ha precavido su corazon contra todos los halagos y seducciones de los hombres; pero que le ha dejado sin defensa contra las armas del desprecio. No la comparamos ahora con la del Desdén con el Desdén, porque nos proponemos insertarla en el cuaderno inmediato.

•

į

# EL LINDO | DON DIEGO.

## PERSONAS.

Don Tello, padre de
Doña Inés, y
Doña Leonor.
Don Juan, amante de doña Inés.
Don Diego, sobrino de don Tello.
Don Mendo, primo de don Diego.
Beatriz, criada.
Mosquito, criado de don Tello.
Lope y Martin, criados.



# ACTO PRIMERO

#### ESCENA PRIMERA

Salon en casa de don Tello.

Don Tello y don Juan.

Don Tello.

Quiera Dios, sei or don Juan,
que volvais muy felizmente.

Don Juan.

Breve los dias de ausente, señor don Tello, serán; pues llegar de aquí a Granada ha de ser mi detencion. Don Tello.

La precisa ocupación de ser hora señalada esta, de estar esperando dos sobrinos, que han venido de Burgos, la causa ha sido de no iros acompañando hasta salir de Madrid: que mi amistad no sufriera, si este empeño no tuviera, dejar de hacerlo.

Don Juan.
Asistid,

señor don Tello, á un empeño tan de vuestra obligacion, que yo estimo la atencion. Don Tello.

Vos de la mia sois dueño; que el haber hecho pasage los dos de Méjico á España, hace amistad tan estraña, que el cariño de un viage casi es deudo; y mas ahora, que mi obligacion confiesa favor tanto á la condesa vuestra prima, y mi señora: y pues ha de ser tan breve vuestra ausencia, hasta volver las bodas nose han de hacer

Don Juan.

¿ Qué bodas?

Don Tello.

De todo debe daros cuenta mi atencion: los dos sobrinos que espero con mis hijas casar quiero.

Don Juan. ! Cielos, qué escucho!

ap.

Don Tello.

Ellos son

don Mendo y don Diego: á Mendo, hijo de hermana menor, le quiero dar á Leonor.
Y á Inés, en quien yo pretendo fundar de mi honor la basa, para don Diego la elijo, porque de mi hermano es hijo, y cabeza de mi casa: su gala y su bizarría es cosa de admiracion; de Buagos es el blason.

Don Juan.

¡ Ay de la esperanza mia! ¡Ay Inés, que bien se advierte, que de traicion prevenida, me has encubierto esta herida. para lograrme esta muerte!

Don Tello.

¿Qué decis, don Juan?

Don Juan.

Que apruebo

vuestros justos regocijos.

Don Tello.

Voy á esperar á mis hijos; que ya este nombre les debo. A Dios, don Juan,

Don Juan.

El os guarde.

Don Tello.

Y á vos os vuelva con bien.

# ESCENA II.

Don Juan y despues dona Inés.

Don Juan.

Amor, el golpe détén, contra la vida. ¡Qué tarde; ya con tan cruel herida mi amor podrá revivir! ¿ pues qué falta por morir, si era amor toda mi vida."! Doña Inés.

¿ Don Juan', qué es esto? ¿Tú voces? ¿ tú quejas, y 'tú suspiros? Cuando de tu ausencia está tan cercano mi peligro,

esperando que se fuese mi padre, me dió el aviso tu voz de que estabas solo; ¡y cuando salgo, te miro triste, enojado y quejoso! ¿ Qué ha sido la causa? Dilo, señor, que es cruel la duda.

Don Juan

¿Pues tú, ingrato dueño mio, por la causa me preguntas? ¿Tú, que eres de ella el principio, dudas la razon que tengo para llorar tus desvios?

Doña Inés.

Don Juan, señor, ; con quién hablas? que de tan bastardo estilo, no puedo ser el sugeto. ¿Tú traicion, tú engaño has visto? No sé, por Dios, lo que dices; y turbada te replico, que aunque no tenga razon tu queja, que no averíguo, de tan horroroso estruendo, para turbar basta el ruido.

Don Juan.

¿ No tiene razon mi queja?
pluguiera al cielo divino,
que yo comprára mi ergaño
á precio de ese delito;
pero mira si la tiene,
pues ya supe, dueño esquivo,
que estás casada, y tu padre
esperando á sus sobrinos,
que han de ser los dos dichosos
á costa de mi martirio:

con Leonor, tu hermana, el uno, y el otro ; ay de mí! contigo. Don Diego, Inés, es tu dueño; claro está que será digno tanto como por su sangre por haberte merecido. Ya halló ocasion tu entereza de disfrazar tus cariños, dando en agrados de esposo envuelto 'el nombre de primo. De tu eleccion no nie quejo: pero ¿ qué triunfo has tenido en que muera de agraviado quien pudo morir de fino? ¿Para qué ha sido engañarme? ¿ para qué alentarme ha sido? Tu rigor...

Doña Inės.

Don Juan, detente.
¿ Qué don Diego? ¿ Qué sobrinos?
¿ Qué casamientos son estos?
¿ Quién ese engaño te ha dícho?
Porque no solo es engaño,
mas ni aun yo de el tengo indicio,
que llegue á mas que saber
que son esos dos mis primos;
que mi padre hey los espera;
que de Burgos han venido:
mas casarme, no sé como,
sino es que tú ballas camino
de que sin saberlo yo,
pueda casarse conmigo.

Don Juan.
¿ Pues esto puede ser falso,
cuando tu padre lo ha dicho?

¿ o siendo tu su hija, puedes. ignorar este designio? Yo, Inés, habia descado, reconociendo el estilo de las mugeres, saber " si habrá caso tan preciso. ó tan claro desengaño, donde alguna se haya visto sin tener que responder. concluida en su delito. Pero pues tu hallas en este á tu disculpa resquicio, de que no la puede haber, me dov, Inés, á partido. Pero vive Dios, tirana, que no ha de lograr conmigo tu traicion sus agudezas: y si era el intento mio partirme, para volver en alas de mi cariño no has de lograr la traicion. huyendo yo mi peligro; pues por malograrie el rayo, voy á morir del aviso. Doña Inés.

Don Juan, señor, oye, espera.

# ESCENA III.

Dichos y Dona Leonor.

Dona Leonor.

Inés, hermana, ; qué miro! ¡Tu descompuesta? ¿Qué es esto? Doña Inés.

Esto es, Leonor, un delirio;

decir don Juan que mi padre, que estoy casada le ha dicho y que esposos de las dos vienen á ser nuestros primos.

Doña Leonor.

Pues, Inés, dice verdad;
porque él ahora me dijo
que prevenidas estemos,
porque el vá por sus sobrinos,
que han de ser nuestros esposos;
y que por cierto motivo
que ha importado á su atencion,
nos ha callado este aviso.

Doña Inés. ¡Ay de mí! ¿Leonor, qué dices? que ya te oigo sin sentido.

Don Juan. Mira, Inès, si fué verdad mi temor.

Doña Inés. Mas ya has oido como pude yo ignorarle. Don Juan.

¿Pues qué importa al temor mio? Erré en culpar tu fineza, mas no en temer mi peligro. ¿Cómo se escusa mi muerte si ya perderte imagino?

Doña Ines.

No sé don Juan; que si es cierto, como en mi mal lo colijo, yo replicar á mi padre podré, mas no resistirlo.

Don Juan.

¿Luego es preciso morir?

Dona Leonor.

No, don Juan, no es tan preciso; que en la eleccion del estado dán fuero humano y divino, la proposicion al padre y la aceptacion al hijo.

Las dos, don Juan, nos casamos, aunque él nos busque el marido; y la eleccion no ha de ser de quien no fuere el peligro: ni es posible que una accion, que es tan de nuestro alvedrio, la resuelva su decreto sin lograrnos el aviso.

Don Juan ¿ Pues qué puede ser, Inés, haberme tu padre dicho que ya estais las dos casadas? Doña Inés.

Tener él ese designio, y querernos proponer para esposos nuestros primos; mas si él ya no lo ha resuelto como mi hermana te ha dicho, cuanto está en mi voluntad, está, don Juan, sin peligro.

Doña Leonor

Inés, mira que es forzoso, que vamos á prevenirnos.

Doña Inés.

¡Ay Leonor! ¿Cómo podremos hallar las dos un camino de parecerlos muy mal?

Doña Leonor.

Apelar al artificio:

mucho moño y arracadas, valona de canutillos, mucho collar, mucho afeite, mucho lazo, mucho rizo, y verás que mala estás; porque yo, segun me he visto, nunca saco peor cara que con muchos atavios.

Doña Inés.

Tienes buen gusto, Leonor; que es el demassado aliño confusion de la hermosura, y embarazo para el brio.

### ESCENA: IV.

Dichos y Mosquito.

Mosquito.

Jesus, Jesus! Dadme albricias.

Doña Leonor.

¿De qué las pides, Mosquito?

Mosquito.

De haber visto á vuestros novios; que apenas el viejo hoy dijo la sobriniboda, cuando partí como un hipogrifo: fuí, ví, y vencí mi desco, y ví vuestro par de primos.

Doña Leonor.

¿Y cómo son?

Mosquito.

Hombres son.

Dona Leonor .

Siempre estás de un humor mismo. ¿Pues podian no ser hombres?

Mosquito.

Bien podian ser borricos, que en trage de hombres hay hartos. Doña Leonor.

¿Y cómo te han parecido?. Mosquito.

El Don Mendo, que es el tuyo, galan , discreto , advertido , cortés, modesto y afable; menos algun revoltillo, que se le ira descubriendo

con el uso de marido. Doña Leonor. Si él es tan afable ahora, casado será lo mismo. Mosquito.

Eso no; que suelen ser como espadas los maridos, que en la tienda están derechas, ý comprándolas sin vicio, en el primer lance salen con mas corcoba que un cinco. Doña Ines.

¿Y don Diego? Mosquito.

)

Ese es un cuento sin fin, pero con principio; que es lindo el don Diego y tiene mas que de Diego, de lindo. El es tan rara persona, que como él anda vestido, puede en una mogiganga ser figura de capricho. Que el es muy gran marinero se vé en su talle y su brio;

porque el arte suyo es arte de marear los sentidos. Tan ajustado se viste, que al andar sale de quicio, porque anda descoyuntado del tormento del vestido. De curioso y aseado tiene bastantes indicios; porque aunque de trage no. de sangre y bolsa es muy limpio: En el discurso, parece ateista, y lo colijo, de que segun el discurre no espera el dia del juicio, A dos palabras que hable, le entenderás todo el hilo del talento, que él es necio, pero muy bien entendido. Y porque mejor te informes: de quien es y de su estilo, te pintaré la mañana que con él hoy he tenido. No entré alla y le vi en la cama, de la frente al colodrillo cenido de un toçador, ... que pensé que era judio. Era el cabello hecho trenzas clin de caballo morcillo, aunque la comparacion de rocín á ruin ha ido. Con su bigotera puesta estaba el mozo garifo, como mulo de arriero. con jáquima de camino. Las manos en unos guantes de perro, que por aviso del uso de los que da, las aforro de su oficio. De este modo, de la cama salió á vestirse á las cinco, y en ajustarse las ligas Îlegó á las ocho de un giro. Tomo el peine y el espejo, y en memorias de Narciso Je dió las once en la luna, y en daga y espada y tiros; capa, vueltas y valona, dió las dos, y despues dijo: Dios me vuelva a Burgos, donde sin ir á visitas vivo; que para mi es una muerte, cuando de priesa me visto. ¿ Mozo, dónde habrá ahora misa? Y el mozo humilde le dijo, á las dos dadas, señor, no hay mish sino en el libro; y el respondió muy contento: no importa, que yo he cumplido con hacer la diligencia: vamos á ver á mi'tib. Este es el novio, señora, que de Burgos te ha venido; tal que primero que al novio esperara yo un novillo. Doña Ines.

Ay don Juan! con estas nuevas es menos ya el temor mio; pues mi padre, no es posible que me entregue à este martiri

}

Don Juan.

Inés, por cualquiera parte crece el temor y el peligro: no es nuevo ser tu mi vida, y ya en tus labios la miro.

Doña Inés.

Véte, don Juan, que es forzose ir las dos á prevenirnos.

Don Juan.

Ya no es posible ausentarme.

Doña Ines.

Albricias doy al peligro; ¿mas cómo, si de mi padre ya has quedado despedido?

Don Juan.

ngiré algun embarazo.

Doña Ines.

Y lograrásme un alivio.

Don Juan.

A eso voy.

Doña Inés.

Guardete el cielo.

Mosquito

Guardate tú, que es lo mismo. ¡Ah señor don Juan!

Don Juan.

¿ Qué quieres?

Mosquito.

Tres portes de 'papelillos, que á doblon montan...

Don Juan.

Vé á casa,

y llevarás un vestido.

```
ESCENA V.
ONA INES, DONA LEONOR Y MOSQUITO.
     Mosquito.
 Pues él .ba de ser llevado,
  no me le dé usted traido.
    Doña Inisi.
   Vamos, Leonor.
        Mosquito.
           ! Ah ectiona!
     ¿Qué dices?
              Mosquito.
           Teago contigo
         t '
     una intercesion'y an'truego;
      y aunque con solutan divino
      es osadía, me.atrevo
      á título de Mesquito.
       ¿Qué es lo que quieres?... A
             Beatriz )
        despues que la has despedido
         anda pidiendo timosnavi
                 Dorica Inest 1
          Pues si mi padre lo bizo,
          ¿que puedo yo remediar?
                  Doña Ines.
           Ese es rigor.
                     Mas no mio.
                     Mosquito.
             Pues pide, dala; que es pobre,
             1.26
             Qué la he de dar &
```

# Wosquito.

Un recibo. y vuelva á servirte á casa:

pues ya llora el pan perdido.

Doña Inés.

Mosquito.

No la llegará al tobillo ninguna de cuantas vengan,

Doña Ines.

Por qué no? NA

Mosquito.

🗸 2 Qué no está visto?

ella es golosa, chismosa, respondona, y alza el grito; ¿ pues donde has de hallar criada, que cumpla mas con su oficio? .!

Doña Ines.

Porque se ha criado en casa .... siento haberla despedido; 🕢 👊 mas como ella por ahora quiera estarse en mi retiro, sin que la vez mi padre, la recibiré.

Mosquito.

: Ah Dios mio!

lo que hace un buen abogado! Doña Ines.

Dila que venga, Mosquito. Doña Leonor.

Y entre sin verla mi padre.

Mosquita.

¿Y si está aquí?

Doña Inés.

Entre contigo

### ESCENA VI.

Mosquito Y BEATRIE.

Mosquito.

Victoria por mis camisas.

Ah Beatricilla?

Beatriz.
¿Qué ha habido?

Mosquito.

Que estás recibida ya.

Beatriz,

¿Qué dices?

Mosquito.

Que Tito Livio no pudo hablar en tu abono como yo de tu servicio. Ponderé aquí tus labores, tu cuidado y tu buen pico: y hace tanto un buen tercero, que te recelio al proviso.

Beatriz,

Siempre conocí yo en tí tu buena intencion, Mosquito.

Mosquito.

Mira, yo naturalmente hablo bien de mis amigos.

Beatriz.

Tuya seré eternamente.

Mosquito,

Mas ya que te han recibido, no mó dés carta de pago.

Beatriz.

Tú verás si es mi amor fine, Mosquito.

Toca esos huesos y vamos.

Beatriz.

Toco y taño.

Mosquito.

Salto y brinco.

Beatriz.

¿Y esto ha de pasar de aquí?

Mosquito.

No, sino amarnos de vicio.

Beatriz.

¿ Qué, querernos en silencio?

Mosquito.

No podré siendo Mosquito, porque los mosquitos siempre para picar hacen ruido.

#### ESCENA VII.

Sala en una posada.

Dos criados, con dos espejos: don Diego y don Mendo.

Don Dicgo.

Poneos los dos enfrente, porque me mire mejor.

Don Mendo.

Don Diego, tanto primor es ya estilo impertinente: si todo el dia se asea vuestra prolíja porfia, ¿ cómo os puede quedar dia para que la gente os vea?

Don Diego.

Don Mendo, vos sois estraño; yo rindo con salir bien, en una hora que me vén, mas que vos en todo el año.

Vos, que no tan bien formado os veis como yo me veo, no os tardeis en vuestro aseo; porque es tiempo mal gastado. Mas si veis la perfeccion que Dios me dió sin tramoya, ¿ quereis que trate esta joya con menos estimación? ¿ Veis este cuidado, vos? pues es virtud mas que aseo: porque siempre que me veo me admiro y alabo á Dios. Al mirarme todo entero, tan bien labrado y pulido, mil veces he presumido, que era mi padre tornero. La dama bizarra y bella, que rinde quien mas regala, la arrastro yo con mi gala; pues dejadme cuidar dé ella: y vos, que vais á otros fines, vestios de piisa, vo no, que no me he de vestir yo cual frailes para maitines.

Don Mendo.
Si lo haceis con ese fin,
¿ qué dama hay que os quiera bien?
Don Diego.

Cuantas veo, si me vén; porque en viéndome dán fin, Don Mendo.

¡Que llegueis á imaginar locura tan conocida! ¿habeis visto en vuestra vida muger que os venga á buscar? Don Diego.

Eso consiste en mis tretas, que yo á las necias no miro, y en las que yo logro el tiro, sufren como son discretas; y aunque las mueva su fuego á hablar, callarán tambien; porque vén que mi desdén ha de despreciar su ruego.

Don Mendo.

¿Vos desdén? ¡Tema gracioso!

Don Diego.

¿ Pues quereis que me avasalle? ¿ Facil yo con este talle? No me faltaba otra cosa.

Don Mendo. Mirad que eso es bobería de vuestra imaginacion.

Don Diego.

No paso yo por balcon
donde no haga bateria;
pues al pasar por las rejas
donde voy logrando tiros,
sordo estoy de los suspiros

Don Mendo. Vive Dios, que cso es mania que teneis.

que me dán por las orejas.

Don Diego. Muger sé yo, que dos veces se sangró por haberme visto un dia.

Don Mendo. Yo desengañaros quiero. Don Diege.

?Cómo?

Don Mendo.

Que á una dama vamos á festejar, y veamos á cuál se rinde primero. Don Diego.

¿Pues no tenemos aquí á nuestras primas, y vos? ¿Cuanto vá que ambas á dos hoy se enamoran de mí?

Don Mendo. ¿No veis que en ellas es mas el honor que las refrena?

Don Diego. Hasta verme, norabuena; pero en mirándome, zas.

Don Mendo.

Loco soy, pues quiero yo ap. á este necio disuadir.

Don Diego.

¿Qué decis?

Don Mendo.

Que ya temo ir

con vos.

Don Diego.

Pues no sino no: mas dejadme, que yo mismo vuelva el talle á repasar; que hoy por vos temo sacar en mi gala un solecismo. Alzad esos dos espejos,

Martin.

Bien están así.

Don Diego.

No están.

Lope.

¿Pues como bien estarán?

Don Dicgo.

Mirándose los reflejos.

Martin.

La luna se mira toda.

Don Diego.

No tal.

Lope.

¿Pues cómo ha de ser?

Don Diego.

¡Que no aprendas á poner los espejos á la moda!

Martin.

Dí cómo, y no te alborotes.

Lope.

¿Qué es moda?

Don Diego.

Mi rabia toda.

¡Que no sepan lo que es moda hombres que tienen bigotes!

Martin.

¿Están bien así?

Don Dicgo.

Eso quiero;

que así todo se divisa.

Don Mendo.

Cayendome estoy de risa

de ver á este majadero.

Don Dicgo.

El pelo vá hecho una palma; guárdese toda muger.

Yo apostaré que al volver

en cada hebra traigo un alma: Los vigotes son dos motes; diera su belleza espanto, si hiciera una dama un manto de puntas de estos vigotes. El talle está de retablo, el sombrero vá sereno. de medio arriba está bueno. de medio abajo es el diablo. Lo bien calzado me agrada. ¿ Qué airosa pierna es la mia! de la tienda no podia parecer, mas bien, sacada. Pero tened, vive Dios, que aquesta liga va errada; mas larga está la lazada el canto de un real de á dos. Llega mozo á deshacella.

Don Mendo. ¡Que aqueso os cueste fatiga !

¿Pues que importará esta liga? Don Diego.

No caer pájaro en ella.

Don Mendo Mirad que esas son locuras, que á quien las ve á risa obliga.

Don Dicgo. Solo con aquesta liga cazo yo las hermosuras.

Don Mendo.

Ya está bueno.

Don Diego.

Ahora están

iguales las dos; bien voy:

con el reparillo estay cuatro dedos mas galan. Siempre que verme repito, queda el alma mas ufana: mozo, acuérdate mañana de traerme pan bendito.

# ESCENA VIII,

# Dichos y Mosquiro.

Mosquito.

Ya' está aquí el coche, señor.

.. Don Diego.

¡ Mosquito! Vamos don Mendo.

Don Mendo.

Segun vais, ya voy temiendo que he de parecer peor.

Don Diego.

¿Voy bien?

Don Mendo.

La risa reprimo. pp.

A desconfiar me obligas.

Don Diego.

Miren si importan las ligas; pues ya se rinde mi primo.

Mosquito.

Al mirarle estoy suspenso. ap.; Qué este piense que es galan! Mas hartos lo pensarán, que lo piensan por el pienso.

Don Diego.

¿ Mosquito, hay gran prevenciou? ¿Como mis primas están?

. Mosquito.

Tales, señor, que podràn : ....

tocarse entrambas & un son;

Don Diego.

Tambien acá arde la fragua; que todo eso es menester. Pues á fe que hemos de ver quien se lleva el gato al agua. Mosquito.

¿Pues dudarse eso no es yerro? Solo de oir tu retrato las ví, que no solo el gato llevarás tú, sino el perro. Don Diego.

Pues vés, solo me lastima ..

Mosquito.

¿Qué, señor?

Don Diego.

Mi estrella mala:

¡Que venga toda esta gala á parar en una prima!

Mosquito.

Cierto, que tienes razon, y á mi tambien me lastima.

Don Diego.

¿No me malogro en mi prima?

Mosquito.

Merecias un bondon: ,

mas de eso no te provoques.

Don Diego.

El ser tan rica me anima.

Mosquito.

Y yo pienso que la prima saltará antes que la toques.

Don Diego.

¿Cómo saltar?

Mosquito.

Es galante,

y vaila famosamente.

Don Diego.

¡Oh! pues viéndome presente, bailará el agua delante; ¿ Y ella me merece á mí?

Mosquito.

Ese es, señor, mi recelo; porque es un angel del cielo, y no te merece á tì.

Don Diego.

¿Qué dices?

a fad

Mosquito.

· Si no es que sen

ley de estrella poderosa.

Don Diego.

¿ Miren, si esto es síendo hermosa, que haría si fuera fea?

Mosquito.

¿Sabes quien estoy pensando que te merécia?

Don Diego.

¿ Quién fuera ?

Mosquito.

Una dama que estuviera toda su vida ayunando.

Don Mendo

Vamos presto, que mejor alla lo podreis juzgar.

Don Diego.

Vamos, don Mendo, á matar estas dos primas de amor.

Mosquito.

Al verte será delito,

si no se desmayan luego. Don Diego.

Juicios tiene de don Diego. Mosquito.

Y tú sesos de mosquito.

ESCENA IX.

Salon en casa de don Tello.

Don Tello Y DON JUAN.

Don Juan.

Suspendiose, don Tello, mí partida, porque mi prima estando prevenida para ir á cumplir una novena, que tenia ofrecida á Guadalupe, que me detenga ordena; Mes fuerza que me ocupe en asistir sus pleitos entre tanto. No será sino mio.

Don Tello.

vuestra amistad, don Juan, que habiendo habido justa ocasion que os haya detenido, os he de suplicar que à honrarme asista vuestra persona, ahora que á la vista de mis bijas espero á mis sobrinos.

Siempre de honrarme hallais nuevos caminos. ¡ Ciclos, que haya logrado de esta merte ap. el ver yo la sentencia de mi muerte!

Ya aqui vienen las dos. Hoy las espera con mi quietud su dicha. Don Juan.

Yo quisicra ....

me aviseis, por no errar de adelantado. si ya estan los conciertos en estado de poder dar el parabien.

Don Tello. ..

· Si, amigo,

bien se le podeis dar.

Don Juan

¿ Ciclos, qué espero?

Mas que del golpe, de temerlo muero.

Don Tello.

Que aunque Inés y Leonor no lo han sabido, ya yo el concierto tengo concluido; y así por mi palabra asegurado, dareis el parabien adelantado.

Don Juan.

Mny como vuestra la intencion ha sido. ¡Cielos, yo estoy hablando sin sentido! ap

ESCENA X.

OS DICHOS, DOÑA LEONOR Y DOÑA INÉS VESTIDAS DE

BODA;

Doña Ines. ...

: Muerta salgo!

20.

Doña Leonor.

Tus dudas son forzosas.

Don Tello.

Bien prevenidas salen, son curiosas.

. Don Juan,

Al ver perdido mi bien, esfuércese el corazon: y en tan violento vaiven dé yo á Inés el parabien, y el pésame á mi pasion-Lograd tan feliz estado á medida del deseo:

....y & costa de un desdichado. Doña Ines.

No sé á que va encaminado el parabien , ni el empleo.

Don Tello. El parabien dá don Juan

de los casamientos hechos vuestros primos.

Doña Ines. y Y están

... en estado cque podrán admitirle nuestros pechos? Don Tello.

¿ Pues no., si ellos han venido de mi palabra flados? Doña Ines.

No habiéndolos admitido nosotras, en vano ha sido darlos por efectuados.

Don Tello. ¿Pues podeis las dos hacer

á mi gusto resistencia? Doña Leonor.

Yo, señor, no sé tener voluntad; y si ha de ser alguna, esa es mi obediencia.

Doña Ines. Contigo tambien, señor, P Ge '' mi voluntad es agena;

solo tu gusto es mi amor: mas este mismo primor tu resolucion condena; porque cuando yo he de estar pronta siempre á obedecer, no me debieras mandar,

cosa en que puedo tener licencia de replicar. Y si me dá esta licencia el cielo, y tu autoridad me la quita con violencia, casaráse mi obediencia. pero no mi voluntad. Siendo este estado, señor, de tantos riesgos cercado, ¿ no pudiera algun error dar asunto á mi dolor y empeños á tu cuidado? Luego aunque yo me concluyo, debieras á mi alvedrío proponerlo, no por suyo. sino porque aunque él es tuyo, tiene el título de mio.

Don Tello.

Aunque es la queja tan vana, por queja de amor la he oido, y mas callando tu hermana, que no eres tú tan liviana, que tuviera otro sentido.
Y mi palabra empeñada ya, Inés, no tiene lugar tu queja, aunque bíen fundada; pues sobre que estás casada, no tienes que replicar.

Don Juan.
¡Cielos, yo de mi tormento
he venido á ser testigo!

Doña Ines.

Y yo del dolor que siento. Pues si ya mi casamiento dás por hecho, solo digo . . -

ap.

que aunque tan llano lo vés, falta una duda por tí no facil. Don Tello.

14

1

· ¿Y esa cuál es?

ESCENA XI.

Diceos, Mosquito, y poco despues don Mendo, BON DIEGO Y CRIADOS.

Mosquito.

Los novios están aqui. Don Tello.

Déjalo para despues.

Donde estan? Mosquito.

Véslos allí,

que el coche con gran sosiego

los vá ya dando de sí Don Tello.

Prevenid sillas aquí.

Mosquito. Y albarda para don Diego.

Don Diego. Buen lugarcillo es Madrid.

Don Mendo.

Dadnos, señor, los pies vuestros. Don Tello.

Llegad, hijos, á mis brazos, que ya de padre os prevengo.

Bravos lodos hace, tio. Don Tello.

Pues qué embarazo os han hechoe viniendo los dos en coche?

Don Diego.

Antes lo digo por eso; que hemos perdido ocasion de venir gozando de ellos.

Don Tello.

Pues echais menos los lodos?

Mosquito.

Es adamado don Diego y le ha olido bien el barro.

Don Tello.

Hablad á Inés.

Don Diego.
Eso intento.

Lo primero que habla un novio, dicen todos los discretos que es necedad; pues á posta he de hablar yo poco y bueno. Señora, ya os habrán dicho que sois mia, y yo soy vuestro: mas os puedo asegurar, que en mí os dá mi tio un dueño que hay muchas que le tomáran con dos cantos á los pechos. Con decir una verdad se escusa uno de ser necio,

Doña Ines.

Muerta estoy. En mí, señor, ap la voluntad que yo tengo es de mi padre, y no mia, y vuestra por su precepto. ¿ Qué hombre, Cielos, es aqueste tan fastidioso y tan necío?

Don Diego.

Alto: clavose hasta el alma; ya por mí perdend el seso. Mosquito.

Si ella se casa contigo que le perderá es bien cierto.

Don Tello.

Hablad, don Mendo, á Leonor.

Don Mendo.

En su hermosura suspenso, del primer yerro en mi labio tendrá disculpa el proverbio; y ya turbado, señora, á las luces del sol vuestro con tanta razon, seria acertar el mayor yerro.

Doña Leonor.

Nada puede errar quien lleva por norte tan buen lucero como la desconfianza. Discreto y galan es Mendo y he sido la mas dichosa.

Don Diego.

Mi primo con lo modesto vence el no ser muy galan.

Doña Leonor.

Vos lo sois con tanto estremo, que haceis menos á cualquiera. Hay mas loco majadero! ap-

Don Diego.

Tambien cayó la Leonor: de buena mi primo la ha hecbo en ir á vistas conmigo.

Don Tello.

Tomad, sobrinos, asiento.

Don Diego.

Yo por mi ya estoy sentado.

Don Tello.

Muy llano venís, don Diego. Muy tosco está mi sobrino: mas la corte le hará atento.

Don Diego.

!Ola! Por Dios que tambien se me ha enamorado el viejo.

Mosquita.

Dicha tienes en que aquí no esté tambien el cochero.

Don Juan.

Cielos, mienten los que dicen que puede ser de consuelo el competidor indigno, que antes es de mas tormento; pues las mas veces las dichas se aseguran en el necio.

Don Tello.

Los dos al señor don Juan conoced, que es 4 quien debo tan íntima obligacion, que le viene el nombre estrecho de amistad á nuestro amor.

Don Juan.

Y en mí tendreis un deseo de serviros, que dará indicios de aqueste empeño.

Don Mendo.

Ya, señor don Juan, le logro en las noticias que tengo.

Don Diego.

Y yo desde hoy con mas veras he de ser amigo vuestro; que tirais algo á galan, y para mí es brayo cebo.

ap.

,

Don Juan.

Delante de vos no puede ningun galan parecerlo; que tirais tanto, que dais en el blanco de ese acierto.

Don Diego.

No: antes doy poco en el blanco, porque es color que aborrezco, y el usarse aquestas mangas de garapiña, me ha hecho sacar blanco algunas veces; pero ya es todo mi anhelo una color de pepino que ha traido un estrangero,

Don Juan.

De pepino! ¿ Pues no es verde?

Don Diego.

Es gran color.

Mosquito.

Será bueno

para aforrar ensaladas.

Don Diego.

Solo unos guantes me he puesto de este color; pero estaba 'que era prodigio con ellos.

Doña Inés.

Leonor, este hombre no tiene uso del entendimiento.

Doña Leonor.

Ni aun del sentido tampoco.

Don Diego.

Ya. hablah los dos en secreto; a luego dije yo que habia de parar el caso en celos. ¿ Qué se murmura, señoras? Dona Leonor.

Alabaros de discreto.

Don Diego.

¿Y no de galan?

Doña Leonor.

Tambien.

un dia.

Don Dicgo.

Pues eso es cuento de cuentos; porque en Burgos unas damas trataron de hacer lo mesmo, y en solo los pies tardaron

Mosquito.

Segun son elles, bien de prisa los pasaron.

Don Mendo.

Corrido estoy, vive el cielo, de venir con este tonto.

Don Tello.

Mi sobrino está algo necio: mas yo le reprehenderé para que enmiende este yerro. Venid á ver vuestro cuarto.

Don Diego.

Si, señor, vamos á eso, porque el mio ha menester mucha luz para el espejo.

Don Mendo.

Señora, no se despide quien deja el alma asistiendo al culto de vuestros ojos, desde que vive de verlos.

Don Diego.

Yo, prima, no sé de cultos; porque á Góngora no entiendo, ni le he entendido en mi vida: pero despues nos veremos.

#### ESCENA XII.

Doña Inés, Doña Leonor, Don Juan y Mosquito.

Doña Inés.

¿ Qué dices de esto, Leonor?

Doña Leonor.

No sé, hermana, ni me atrevo á hablar, y viendo tu pena; por no afligirte te dejo.

Mosquito.

Pues yo, sí, me atrevo á hablar, y á decirte, que aunque luego te case con él tu padre, yo á descasarte me atrevo, porque este novio es un macho, y hace nulo el casamiento.

Don Juan.

Inés, señora, ¿ qué dices?
¿ Quédale ya á mi tormento
esperanza que le alivie?
Ya todo el peligro es cierto;
ya dió palabra tu padre;
ya está aceptado el empeño;
ya yo te perdí, señora,
y ya....; Pero cómo puedo
referir mayor desdicha,
que haber dicho que te pierdo!

Doña Inés.

Don Juan, segun yo he quedado, ni aun para hablar tengo aliento. Ni yo sé si me has perdido, ni de mi padre el empeño,

ni si ya ha dado palabra,
ni aun razon tampoco tengo
para saber de mi pena;
mira que haré del remedio.
Si hay alguno en el discurso,
es no tenerle don Diego;
ser sugeto tan indigno,
y mi padre no tan ciego,
que no lo haya conocido.
A el con mis quejas apelo,
y á decírle, que el casarme
con hombre tan torpe y necio,
es condenarme á morir,
ó á vivir en un tormento.

Mosquito.

Y que es pecado nefando casarte con un jumento.

Don Juan.

Y si á tu padre le obliga de su palabra el empeño, y desprecia tu razon por su atencion, que es primero, ¿ que haré, perdiendote yo?

Mosquito.
Lo que yo hago cuando pierdo.

Don Juan.

¿ Qué haces tú?

Mosquito.

Romper los naipes,

ó llevármelos enteros.

Doña Inés.

Don Juan, mi padre no es á mi amor tan poco atento, que viendo tan justa causa como de quejarme tengo,

١

۹.

á toda una vida mia anteponga otro respeto. Esta apelacion me falta: si es tan uno nuestro riesgo, admítela, que parece, que no es tuyo mi deseo.

Don Juan.
¿Cómo he de admitirla, Inés,
viendo á tu padre resuelto
á cumplir con su palabra,
y es de su honor este empeño?

Doña Inés.

Y el mio no es de mi vida?

Don Juan.

Si; pero con él es menos.

Doña Inés.

¿ No puede ser que se mueva á mi llanto?

Don Juan.

No lo espero.

Doña Inés.

Pues don Juan, si tu temor dá mi peligro por cierto, resolvernos á morir; que aquí no hay otro remedio.

Don Juan.

¿ Pues para cuando es, Inés un atrevido despecho, que tiene tantas disculpas?

Doña Inés.

Don Juan, no me hables en eso; que aunque es tan grande mi amor, es mi obligacion primero.

Don Juan.

¿Y ese puede ser amor?

Doña Ines.

Amor es, pero sujeto

á la ley de mi decoro.

Don Juan.

¿ Qué en fin niegas un aliento al temor de mi esperanza?

Doña Ines.
¿Ya no te doy el que puedo?

Don Juan.
¿ Qué puede importar tan poco?
Doña Ines.

¿Pudiendo bastar lo menos, porque he de empeñar lo mas? Don Juan.

¿Y sì lo requiere el riesgo?

Doña Ines.

Vete, don Juan; que los daños empeñau á los remedios.

Don Juan.

Esa esperanza me alivia.

Doña Inés,

Pues deja ver el suceso.

Don Juan.

Quiera amor que sea feliz.

Doña Ines.

Que de mi parte está el ruego.

Don Juan.

¡Qué temor!

Doña Inès.

A Dios, don Juan.

 $oldsymbol{D}$ on Juan.

Gnárdete, señora, el cielo.

Mosquito.

Miren si es verdad, que va pierde el juicio por don Diego.

# ACTO SEGUNDO.

# ESCENA PRIMERA.

Salon en casa de don Tello.

DON JUAN Y MOSQUITO.

Mosquito.

Vuelvo á decirte que hay medio para curar tu dolor.

Don Juan.

Mosquito, en tanto rigor, ¿cuál puede ser el remedio? Don Tello ha determinado el dar á Inés á don Diego, y ha despreciado su ruego, y su palabra ha empeñado; no hay medio en tanta afficcion.

Mosquito. Digote que le ha de haber.

Don Juan. ¿ Necio, cómo puede ser! Mosquito.

¡Hay tal desesperacion! Ese hombre no es un rocin? Luego tu duda es cruel.

Don Juan.

¿Pues qué medio hay para él? Mosquito.

El medio de un celemin.

Don Juan.

¿Burlaste de mi dolor?

Mosquito.

Pues si no me quieres creer, qué tengo de responder?
No desesperes, señor,
que en esto hay medio y remedio,
y tataramedio y todo.

Don Juan.

Pues viviré de esé modo.

Mosquito.

Y ha de ser pared en medio; which pero para aqueste efecto, tu licencia me has de dar, de lo que yo he de trazar.

Don Junn.

Esa yo te la prometo.

Mosquito.

Pues, señor, ya conocida la liviandad de don Diego. deseando tu sosiego, hallé el medio por su herida. Alabele con intentoá tu prima la condesa. que ya, de viuda profesa, se le anda el casamiento. Abrió tanto ojo á fe mia, y muy fiado de sí, dijo: si ella me vé á mí, yo me veré señoria. Yo le prometí llevar donde ella verle pudiera; y él dijo : de esa manera, conde soy de par en par. Si trazamos, que en él cuage esta esperanza, después despreciará á doña Inés, al viejo, y á su linage. Con que tú puedes tratar de tu boda á tu placer; porque él por encondecer, no ha de querer emprimar.

Don Juan.

Si: mas no halla mi desvelo modo de verlo logrado.

Mosquito.

Pues velo aquí ejecutado, como el huevo de Juanelo.

Tú con tu prima has de hacer como que un favor no le recate.

Don Juan.

I

¡Jesus, qué gran disparate! ¿Yo me habia de atrever con mi prima á esa indecencia? Demás de que ausente está en Guadalupe aunque acá no se sabe de su ausencia; pues su casa está asistida, como si ella aquí estuviera.

Mosquito.

Pues mejor: de esa manera la industria está conseguida.

Don Juan

¿De qué modo?

Mosquito.

Con mi maña.

Yo tengò aquí una muger, que fingirá sin caer, la princesa de Bretaña: tan sábia que por su cholla dijo aquel refran feliz, de las hembras la Beatriz, y de las aves la olla. Ella, que mi industria anima, por finísima embustera, es tan delgada tercera, que se sabrá fingir prima. Sin costarte mas trabajo, que permitirme la empresa, le haré tragar la condesa envuelta en el estropajo.

Don Juan.

¿'No es fuerza que eso se ajuste con las criadas?

Mosquito.

Mejor 🖡

¿ pues qué criadas, señor, se niegan para un embuste?

Don Juan.

Si de esc modo ha de ser, yo permitillo no puedo.

Mosquito.

Si ha de saberse el enredo, ¿ella qué puede perder?
Y si esto te escama aun, ¿hay mas de hacer yo el papel, insolidum, sin que en él entres tú de mancomun?

Don Juan.

Sin que me dés por autor, hazlo tú.

Mosquito.

Pues, caballero, soy yo tan pobre embustero, que he menester fiador? Don Juan:

Si lo logras de esa suerte, le darás vida á mi amor.

Mosquito.

Pues vete luego, señor, que conmigo no han de verte, y vienen aquí los dos con mi señor.

Don Juan.

Mi sosiego

fio de tí.

Mosquito

Vete luego.

Don Juan.

Pues á Dios.

## ESCENA II.

Mosquito, y despues don Teylo, don Dire Mendo.

Mosquito.

¡ Válgame Dios! 🗥

sin importarme, esto noto, ¿quién en tal bulla me mete? mas esto es, que un alcahuete siente mucho ahorcar el voto.

Don Tello.

Sobrino, esto es atencion.

Don Diego.

Tio, eso es mucho apretar; yo me tengo de alabar en cuanto fuere razon.

Don Tello.

No puede serlo alabaros neciamente de galan,

y donde damas están, no es luciros, sino ajaros.

Don Diego.

¿ Eso, señor, se usa aquí?

Don Tello.

Y en todo el mundo.

Don Diego.

Eso no:

que seria mentir yo, si dijera mal de mí.

Don Tello.

Tampoco os digo eso yo.

Don Diego

Pues si yo tengo buen talle, ¿tengo de echar en la calle la gala que Dios me dió?

Don Tello.

¿ Perdereis vos lo galan por no alabaros modesto? No os desaireis vos en esto, que otros os alabarán.

Don Diego.

Peor es eso que esotro.

Don Tello.

¿ No es mejor que aplauso os dén?

Don Diego.

Pues lo que á mí me está bien, para qué lo ha de hacer otro?

Don Tello.

En otro os está mejor.

Don Diego:

¿Y si callan en mí mengua; para qué tengo yo lengua?

Mosquito.

Para ir á Roma, señor.

Don Diego.

¿ Yo a Roma'? ¿ Por qué accidente? Mosquito.

A absolveros.

Don Diego.

Bien por Dios,

¿maté yo á alguien?

Mosquito.

No; que vos

de todo estais inocente.

Don Mendo.

Señor, tu atencion se apura; es en vano refrenalle.

Don Tello.

E ignorancia en mí irritalle por tan ligera-locura. Hijos, yo voy á sacar vuestros despachos: á Dios, que aquesta noche los dos os habeis de desposar; porque estimeis á mi amor lo mismo que él·os estima.

Don Diego.

Eso estímelo mi prima, que es á quien la está mejor.

Don Tello.

Tú., Mosquito, tén cuidado de acompañarlos.

Mosquito. Si haré;

yo los acompañaré, como canten ajustado.

### ESCENA III.

Pon Diego, don Mendo y Mosquito.

Don Diego.

Muy cansado está mi tio.

Don Mendo.

Por viejo está impertinente.

Mosquito.

Aquí entro yo bravamente.

No hay mas hablar, schor mio.

Don Diego.

Mosquito, ¿qué hay?

Mosquito.

Que he informado

á la condesa de suerte, que á instantes espera verte.

Don Diego.

¿ Qué dices?

Mosquito.

Que te he alabado de modo, que me ha pedido que yo te lleve á su casa: pero tú de lo que pasa no te has de dar por sabido, sino fingir un intento con que irla á visitar; que en viéndote, no hay dudar que se cuaje el casamiento.

Don Diego.

Pues cacrá.

Mosquito.

Para nobis.

Don Dicgo.

Solo de oirlo me incita.

¿Pues qué hará la condesita en viéndome el coram cobis? Mosquito.

Pues, si tomas mí consejo, · vé luego.

Don Diego.

Eso quiero hacer:

mas antes he de volver á repasarme al espejo.

Espérame aqui.

Don Mendo. Mirad.

que están mis primas aquí.

Don Diego.

¿Me han visto?

Mosquito. Pienso que si.

Don Diego.

No importa; con brevedad de ellas me despediré. Espérame tú allá fuera.

Mosquito.

Pues disponlo de manera, que vamos luego.

Don Diego. Si haré.

ESCENA IV.

Don Diego, don Mendo, Dona Leonor ?

Doña Leonor. Aquí está don Diego, hermana. Doña Inés.

Pues yo me quiero volver,

que así le doy á entender lo que ha de saber mañana.

Don Mendo.

Nunca el sol tarde salió, á quien con su luz dá vida.

Doña Leonor

A vuestra fé agradecida, por mí, antes saliera yo.

Don Mendo.

Con vuestra gracia, mi amor de méritos tan desnudo, solo mereceros pudo tan venturoso favor.

Doña Leonor.

Supuesto, don Méndo, el trato de mi padre, á vuestro amor debe mi agrado el favor, que permite mi recato.

Don Diego.

Si esto á vos, señora, os mueve, mi prima quiere enojarme. ¿Por qué no viene á pagarme los favores que me debe?

Dona Leonor.

Está indispuesta,

Don Diego.

?De qué?

Doña Leonor.

Saliendo aquí, de repente la dió ahora un accidente.

Don Diego.

Miren si lo adiviné.
Dila por el conazon;
y es preciso que esto sea;
y de otra vez que me vea.

ha de pedir confesion.

Don Mendo.

¿Y de eso no te lastimas?

Don Diego.

¿Pues tengo la culpa yo?

Don Mendo.

¿Pues quién lo hace, si vos no?

Don Diego.

Mi talle, que es mata primas.

Don Mendo.

¡Que en este error tan cerrada esté su imaginacion!

Don Dicgo.

Digo ¿ el mal de corazon la dejó muy apretada?

Doña Leonor.

No está buena.

Don Diege.

¿Y eso ha sido

causa de retiro tal? Ella ha cumplido muy mal en no haber aquí salido.

Doña Leonor. ¿ Pues no es bastante tener

alguna indisposicion?

Don Diego.

¿Cómo es eso? Con la uncion habia de venirme á ver.

Doña Leonor.

A tan necia grosería
y delirio tan estraño,
castigará el desengaño,
que recataros queria;
y hora os haré saber,
que mi hermana está muy buena;

y por no darse esta pena, no os quiere salir á ver. Y aquí para entre los dos, dejad empresa tan vana; porque es cierto que mi hermana no se ha de casar con vos.

Don Diego.
¡Miren y con lo que viene!
¡Por donde brota el humor!

Don Mendo.

¿ Qué dices?

Don Diego.

Que la Leonor

celos de su hermana tiene.

¿Y aqueso de entre los dos es cierto?

Doña Leonor. Esperadlo á ver.

Digo, ¿y es eso querer tratar de pescarme vos?

**Doña Leonor.** le necio la pierde.

El que de necio la pierde, no ofende la estimacion.

¿ No lo escuchais? Celos son con su puntica de verde.

Don Mendo
Si haceis favor del desdén,
bien descansado vivís.

Don Diego. Pues si vos lo consentis, yo lo consiento tambien.

Doño Leonor. Señor don Diego, si fuera sin mi padre vuestro intento, por risa y divertimiento la ignorancia os permitiera; y os advierto, que en secreto desistais la pretension, ó llegareis á ocasion de ajaros mas el respeto.

Don Diego.
¡ Pensais doblarme? pues no;
que eso por lo que sentís,
vos sola me lo decís.

## ESCENA V.

DICHOS Y DOÑA INÉS.

Doña Inés.

No lo dice sino yo.

Don Diego.
¡Oigan el demonio! Estotra ap
lo ha estado oyendo á la cuenta
y sale tambien celosa:
si se arañan es gran fiesta.

Doña Inés.

Señor don Diego, si el lustre de la sangre que os alienta, á su misma obligacion se sabe pagar la deuda, ninguna puede ser mas que la que ahora os empeña, pues una muger se vale de vuestro amparo en su pena. Mi padre, señor don Diego, á cuya voz tan sujeta vivo, que por voluntad tiene el alma mi obediencia,

traté la union de los dos, tan sin darme parte de ella, que de vos y del intento, al veros tuve la nueva. Casarme sin mí, es injusto; mas dejo aparte esta queja, porque al blason de obediente tiene algun viso de opuesta. Casarme con vos, don Diego, si quereis, ha de ser fuerza; pero sabed, que mi mano, si os la doy, ha de ser muerta. De caballero, y de amante faltais, don Diego, á la deuda, si sabiendo mi despecho, vuestra mano me atropella. Vos, don Diego, habeis de haçer á mi padre resistencia; y escoged vos en la causa la razon que mas convenga: aborrecedme, injuriadme; que yo os doy toda licencía para tratar mi hermosura /desde desgraciada á necia. Haced cuenta que una dama á vencer á otro os empeña, que es lance que no le puede escusar vuestra nobleza. Haced, don Diego, una accion, que es por entrambos bien hecha; por mi, porque yo os lo pido; por vos, porque en vos es deuda. Y advertid, que yo á mi padre, por la ley de mi ohediencia, para cualquiera precepto

. 30

el si ha de dar por respuesta. Si vos no lo repugnais. yo no be de hacer resistencia: y si deseais mi mano, desde luego será vuestra: pero mirad que os casais con quien, cuando la violentan. solo se casa con vos, por no tener resistencia. Y ahora vuestra hidalguía, ó el capricho, ó la fineza carte por donde quisiere; que cuando pare en violencía, muriendo yo, acaba todo: pero no vuestra indecencia: pues donde acaba mi vida. vuestro desdoro comienza.

Don Diego. ¡Pudo el diablo haber pensado mas graciosísima arenga, para disfrazar los zelos, y está de ellos que rebienta! Señora, todo ese enojo nace, con vuestra licencia, de zelos que os dá Leonor. Si temeis que yo os ofenda, os engañais, juro á Dios; que por vida de mi abuela, y así Dios me deje ver con fruto unas viñas nuevas, que plantó mi padre en Burgos, que es lo mejor de mi hacienda, como yo nunca la he dicho de amor palabra, ni media; que ella es la que à mi me quiere; y si no, dígalo ella.

Don Mendo.

Tener no puedo la risa de tan graciosa respuesta.

щ.

Doña Leonor.

Hermana, este hombre no tieno sontido, y en vano intentas, que se reduzca á razon.

Doña Ines.

Sean zelos, ó no sean, señor don Diego, yo os pido, porque una dama os lo ruega, que aqui me deis lá palabra de hacer por mí esta fineza.

Don Diego.

No haré yo tal, hasta ver como pinta la condesa.
Señora, eso es una cosa, que es para dormir sobre ella.
Yo me veré bien en ello para daros la respuesta; que aquí tengo yo un agente, que es quien mejor me aconseja.

Doña Inés.

¿Pues que hay que pensar en esto, para que nadie os advierta?

Don Diego.

¿ Pues no quereis que me informe, si puedo hacerlo en conciencia?

Doña Lconor.

¡ Hay mas raro desatino!

Don Diego.

Esto es, porque vos quisierais que respondiera que sí, para verme libre de ella, y echarme luego la garra.

Doña Inés.

Ya vuestra locura necia pasa el término de loco, y á mi que hacer no me queda mas que volver á advertiros, que cuanto os he dicho atenta, os lo repito ofendida: y si tras esta advertencia os quereis casar conmigo, aunque mi sangre os alienta, sois hombre indigno de honor; pensad, ó no la respuesta.

Don Diego.

¿ Qué llama índigno? Escuchad.

Doña Leonor.

Eso, don Diego, es perderla de muchas veces: haced lo que Inés os aconseja, ó en mayor desaire vuestro parará su resistencia.

## ESCENA VI.

DON DIEGO Y DON MENDO.

Don Diego.

¿ Desaire?

Don Mendo.

Tened, don Diego. Un hombre noble, ¿ qué espera, oyendo este desengaño?

Don Dicgo.

y Leonor, porque me adora, es quién bausa esta revuelta?

#### Don Mendo.

Vive Dios, que es imposible ap. sacarle de la cabeza esta aprehension. Pues, don Diego, ¿en qué conoceis que tenga fundamento ese cariño?

Don Diego.
¡ Hay mas graciosa simpleza!
Bueno sois para marido,
si no entendeis esta lengua,
pues no veis que hablan los ojos,
y la Leonor está muerta;
sino es que vos, por casaros,
no mirais delicadezas.

Don Mendo.

Vive Dios, que á no saber, que habla la ignorancia vuestra, mas que la malicia en vos, de esta sala no salierais, sin ser el último aliento necedad tan desatenta: pero pues es inculpable vuestra locura, ella mesma sea la que dé el castigo.

4 tan notoria simpleza.

### ESCENA VIII.

DON DIEGO.

Hay tonto como mi primo!
Pero á mí, allá se lo avenga:
yo me voy á ver si puedo
derribar esta condesa,
y si no saliere cosa,
fijas las dos primas quedan;
y si todas me quisieren,

apechugaré con ellas: y á mas moros mas ganancia, que el turco tiene trescientas.

## ESCENA VIII.

Sala en casa de don Juan.

BEATRIZ, DE CONDESA VIUDA, MOSQUITO Y UNA CRIADA.

Beatriz.

¿ Qué me dicés, Mosquito, vengo buena?

Mosquito

Beatricilla, estás hecha una azucena.

Beatriz.

¿Y de condesa viuda tengo aseo?

Mosquito.

Bien puedes ser la viuda de Siqueo. Criada.

No temes que á dudarlo se adelante?

Mosquito

¿ Qué llamas duda? Lo creerá un vergante. Criada.

Esto importa ocultarlo á los criados, menos á los que estamos avisados.

Beatriz.

El tonto vá á caer.

Mosquito.

Claro está eso.

Beatricilla, caerá como con queso.

Beatriz.

¿ Y donde está?

Mosquito.

A la puerta le he dejado; que fingiendo yo entrar con el recado, subí á ver si ya estabas prevenida, y me he admírado al verte ya vestida; que apenas ha un instante, que desde casa te envié delante.

Reatriz.

Rabio ya por lograr tan buenos ratos.

Mosquito.

Seis veces se ha limpiado los zapatos.

Beatriz.

Llamale, pues, que muero por hablallo.

Mosquito.

Mira, Beatriz, si quieres acertallo, acceptanto hablares, sea oscuro y sea confuso; habla crítico ahora, aunque no es uso; porque si tú el lenguage le revesas, pensará que es estilo de condesas; que los tontos que traen imaginado un gran sugeto, en viéndole ajustado á hablar claro, aunque sea con conceto, al instante le pierden el respeto: y en viendo que habla voces desusadas, cosas coultas, trazas intrineadas, para dar á entender que lo comprehenden; le dicen que es gran cosa, y no la entienden con que si le hablas culto prevenida, u te tendrá por condesa, y entendida.

Beatriz.

Pero si él me pregunta algo corriente, forzoso es responderle vulgarmente.

Mosquito.

De ningun modo; que ese no es su paso;

Beatriz.

I si él pregunta, como estais, acaso, 1946 le he de responder?

Mosquito.

En garatusa,

libidinosa, crédula y obtusa.

Beatriz.

¿ Pues qué ha de entender él, si eso no es nada?

Mosquito.

Acaso entenderá que estás preñada,

Beatriz.

Dejame á mí, que yo sabré hablar culto, cuando importe; que no ha de ser á bulto. *Mosquito*.

Pues él viene hácia acá, voy á sacallo; que aquí don Juan tambien está á escuchallo.

## ESCENA IX.

DICHOS Y DON DIEGO.

Don Diego.

" Mosquito, está aquí?

10000

Mosquito.

¿No vés

que es la que está en esta pieza?

Don Diego.

¿Es esta? Rara belleza descubre por el embés.

Beatriz.

¿ Quién anda en los corredores? "Míralo, Isabel.

Don Diego.

Ya ha hablado:

hasta el tono es delicado; en fin, manjar de señores.

Criada.

° les ∡ièu g s

Don Diego.

Respóndele apriesa.

Mosquito.

Diga usted, como don Diego, mi señor, quisiera luego ver á misa la condesa.

Criada.

Ya la teneis avisada; entre.

Don Diego.

El norte lo asegura.

Criada.

Jesus qué rara figura!

ė ...

Don Diego.

Ya ha caido la criada. Mosquito, ¿vés lo que pasa? Todo caerá.

Mosquito.

Aqueso es llano: mas, señor, véte á la mano no caiga tambien la casa.

Don Diego.

El cielo guarde esa aurora.

Beatriz.

La vuestra sea bien venida.

Don Diego.

No he visto en toda mi vida mejor bulto de señora.

Beatriz.

¿ Qué intento os lleva neutral á mis coturnos cortés?

Don Diego.

¡Jesus, cuál habla! Esto es estilo de sangre real. Señora, bueno he venido.

300

Mosquito.

Qué quieres, te pregunté.

Don Diego.

Estar bueno quiero yo: luego bien be respondido.

Beatriz.

De risa me estoy muriendo y disimular no sé.

Don Diego.

Tambien me parece que vá la condesa cayendo.

Béatriz.

¿ En fin, venis rutilante á mi esplendor fugitivo, para ver si yo os esquivo á mi consorcio anhelante?

Don Diego.

¿No vés, Mosquito, al hablarme con qué gracia me enamora?

Mosquito.

Pues qué es lo que dice ahora?

Don Diego.

Todo aquesto es alabarme. Si yo aquí os he parecido como vos significais, cierto que no lo arriesgais porque soy agradecido.

Beatriz.

Esplicaos de una vez.

Don Dicgo.

Hablaros despacio intento,

Beatriz.

Pues apropincuad asiento.

Don Diego.

Mosquito, ya pica el pes.

Mosquito.

Ya yo le he visto tragar.

Don Diego.

Yo soy cebo de mugeres.

Mosquito.

Ahora digo que tu eres linda caña de pescar.

Don Diego.

Hablarla importa con frases. de un estilo levantado.

Mosquito.

Sí; que el estilo acostado. es para cuando te cases.

Don Diego.

Vuestra fama sonorosa, concurso no de estudiantes, sino de tropas volantes... ¡ Bravo pedazo de prosa!

Mosquito.

Bueno vá; adelante pasa.

Don Diego.

Desde Burgos me ha traido á daros en mí un marido que sea honor de vuestra casa;

Beatriz.

Súbito, no meditado, vuestro pretesto colijo.

Mosquito.

¿ Qué es lo que ahora te dijo ?

Don Diego.

Que lo acepta de contado.

Beatriz.

Algo de bohera en vos presume el cándido pecho. Don Diego.

¡Jesus qué favor me ha hecho! Buena pascua te de Dios.

Mosquito.

De risa el tonto me apura.

Prosigue, que ya está tierna.

Don Diego.

Ahora me alabó la pierna.

Pues si vierais mi cintura
por de dentro, os admírara
su medida tamañita;
porque á mi el sastre me quita
dos dedos de media vara.

Mosquito.

En eso no hay que dudar.

Don Diego.

Y aun me la achica despues.

Mosquito.

Mas la media vara es de vara de torear.

Don Diego.

Eso, en torear, no hay hombre, como yo: con un jaez en Burgos salí una vez y tembló el toro mi nombre. Yo me anduve por allí en la plaza hecho un medoro, y no osó llegar el toro á treinta pasos de mí.

Mosquito.

Bravas suertes!

Don Dicgo.

Y hasta el fin

ningun rocin me mato.

Mosquito.

Pues si à tí no te alcanzó, seguro estaba el rocin.

Don Diego.

Paréceme que un poquito vos estais de mi pagada.

Beatriz.

Adusta sí, no implicada.

Don Diego.

Toma si escampa, Mosquito!

Mosquito.

¿ Jesus! A Beatriz aprisa señas le haré por detras; porque si esto dura mas he de rebentar de risa.

Beatriz.

Remito, por lo que espreso, la locucion á otro dia.

levantase.

Don Diego. ¿En esecto, sereis mia?

Beatriz.

Cogitacion habrá en eso.

Don Diego.

Eso si al alma regala.

Beatriz.

Pensaislo con juicio agreste.

Don Diego.

¡Mira qué favor aqueste! ¡Ah, bien haya aquesta gala!

Beatriz.

A Dios.

Dort Diego.

Hasta nuestras bodas.

Blavo tonto.!

ap.

Beatriz. Ya os entiendo:

### ESCENA X.

# Don Diego, Mosquito y don Juan, Dentro.

Don Diego.

La muger se vá cayendo: pero lo mismo hacen todas.

Mosquito.

Lográronse mis cuidados.

¿ Qué dices de aquesta empresa?

Don Diego.

Que la muger es condesa de todos cuatro costados.

Mosquito.

Ahora entra aquí don Juan para acreditar el caso. ¿Señor, si esto vá á este paso tus dos primas, qué dírán?

Don Diego.

Bolaverunt.

Mosquito.

Yo querria,

que lo sepas recatar.

Don Diego.

Ta bien puedes empezar á llamarme señoría.

Don Juan desde adentre:

Ola, Mateo, Benito.

No hay algun criado aquí?

¿ Qué modo es este?

Mosquito.

¡Ay de mat!

Don Diego.

¿ Qué es esto?

Mosquito.

¡Cristo bendito!
Don Juan, eso que no es nada,
primo de aquesta señora,
y celoso.

Don Diego.

¿Eso hay ahora?

Pues requiriré la espada.

Mosquito.

¿Y que hemos de hacer con eso?

Don Dicgo.

Voto á Dios, si me habla en nada, que á la primer cuchillada le revane como queso.

Mosquito.

¿ Qué eres valiente?

Don Diego.

Los chinos

son enanos para mi.

Mosquito.

! Ay madre de Dios! que aquí

se matan como cochinos.

Don Juan, saliendo d la escena.

Siempre en casa ha de haber priesa!
Pero don Diego ¿ aquí estais?

¿ Pues qué en la casa buscais
de mi prima la condesa?

Don Dicgo.

¿Yo?

Don Juan.

Si.

Don Diego. No lo puedo creer. ¿Amí?

Don Juan.

¿ No habeis escuchado?

Don Diego.

Vive Dios, que me he turbado, ap. y no sé que responder.

Don Juan.

¿No hablais?

Mosquito.

Yo, señor, de un tiro

con mi señor iba al Prado, y aquí nos hemos topado por la plaza del Retiro.

Don Diego.

¿ Qué diré?

ap.

Mosquito.

El diablo lo fragua :

de quien me parió reniego.

Don Juan.

¿ Por qué no me hablais, don Diego?

Mosquito.

Tiene la boca con agua.

Don Juan

¿ Qué dices ?

Mosquito.

Que él iba aprisa,

y se entró aquí.

Don Juan.

¿ A qué se entró?

Mosquito.

Yo... cuando... si... que sé yo...

Los dos ibamos á misa,

Don Juan.

Villano, ¿ es eso burlar

de mi?

Don Diego.

Ya yo me cobré,

ap.

y así lo remediaré.

Don Juan, yo os vengo á buscar.

Don Juan.

¿Vos à mì?

Don Diego.

A solas os quiero.

Don Juan.

Pues por mí yo solo estoy.

Don Diego.

Pues vete tú.

Mosquito.

Ya me voy.

Clavóse este majadero.

ap

ap.

ESCENA XI.

DON DIEGO Y DON JUAN.

Don Juan.

Ya estamos solos.

Don Diego.

Don Juan,

yo me caso con mi prima; que aunque ella no me merczca, en efecto ha de ser mia. Yo en efecto, como digo, vengo aquí, porque en mi vida.... Por Dios que he perdido el hilo de lo que decir queria.

Don Juan.

Proseguid.

Don Diego. Ya voy al caso. La memoria es quebradiza.

Desde Burgos á Madrid
hay cuarenta leguas chicas:
pienso que hay mas; no, no hay tantas.

Don Juan.

¿ Pues eso á que se encamina?

Don Diego.

¿Las leguas no son del caso?

Don Juan ¿ Pues el camino á qué tira?

Don Diego,

¿Tampoco importa el camino?

Don Juan.

¿ Pues qué importa?

Don Diego.

Esto no estriva

en resolucion? Pues alto. Señor mio, yo queria saber de vos, á qué intento entrais en cas de mi prima? Don Juan.

¿ Pues por qué lo preguntais?

Don Diego.

¿ Por qué? ¡La duda es muy linda! Porque he de ser su marido.

Don Juan.

¡ Vive Dios, que la salida ap. que ha buscado, aunque el engaño que yo deseo acredita, pues lo hace por deslambrarme, 4 un grave empeño me obliga; que aunque es necio, es caballero!

Don Dirgo

; No hablais? ¿Me dais con la misma? Pues yo esto vengo & saber.

, 🕍

Don Juan.

La pregunta es tan indigna, que no merece respuesta: pero si ha de ser prècisa, yo os la daré.

Don Diego.

No: tened;

que yo tengo en esta villa mas de cuatrocientas damas que á mi casamiente aspiran. Yo os lo digo, por si acaso vuestro amor á Ines se inclina; que yo alzaré mano de ella; porque vuestra bizarría me ha enamorado, y no quiero que os dé mi boda un mal dia.

Don Juan.

Yo os digo, que no os respondo,

Don Diego. Segun eso, vuestra mira

no debe de ser á Inés, sino á Leonor.

Don Juan.

Esa misma

es la pregunta pasada, que ya teneis respondida.

Don Diego.

Ah, como os di yo en el alma! En los ojos se averigua: Leonor es la que os abrasa.

Don Juan.

No hagais vos respuesta mia, la que yo no os quiero dar; y si el negarlo os irrita, ya os digo....

Don Diege.

No os enojeis; que aquesto, por vida mia, es querer ser vuestro amigo.

Don Juan.

Mi voluntad os lo estima: mas no hablemos mas en eso.

Don Diego.

Mi duda está concluida. Quedad con Dios.

Don Juan.

El os guarde.

Don Diego.

Y entended, que en mi caricia teneis el lugar de un primo.

Don Juan.

Deuda es de mí agradecida.

Don Diego.

No es nada el equivoquillo; mi ingenio es todo una chispa: quedaos, no paseis de aquí.

Don Juan.

No me escuseis que yo os sirva.

Don Diego.

Yo os iré sirviendo á vos.

Don Juan.

Yo he de lograr esa dicha.

Don Diego.

Ah, qué bien que te la pego! ap.

Don Juan.

Ya él me ha creido la prima.

## ESCENA XII,

Sala en casa de don Tello:

Mosquito y Beatriz de CRIADA.

Mosquito.

Dame cuatro mil abrazos, ingeniosa Beatricilla; que has hecho el papel mejor que pudiera Celestina.

Beatriz.

¿ Parecia yo condesa?

Mosquito.

¿ Qué es condesa? Parecias fregona en paños mayores.

Beatriz.

Y si él creyó la postiza ¿en qué ha de parar el cuento? *Mosquito*.

¿Pués eso no lo imaginas? En que te casés con él.

Beatriz.

¿Yo?; Madre de Dios bendita! Primero fuera beata de aquestas arrobadizas.

Mosquito.

Calla, boba; que don Juan, que es á quién le vá la vida, lo ha de pagar por entero; y de la paga, la liga tomarás tú, y yo la media.

Beatriz.

Eso de la media esplica; porque tiene muchos puntos. Mosquito.

Entremos en casa aprisa, que aquí en el zaguan estamos á riesgo de una venida.

Beatriz.

Vamos, no me vea el viejo.

Mosquito.

¿Y hemos de entrarnos á frias? ¿No me darás un abrazo?

Beatriz.

Y quince.

Mosquito.

¿Con eso envidas?

## ESCENA XIII.

DICHOS Y DON DIEGO.

Don Diego.

Grande empresa he conseguido; y escaparme fue gran dícha. ¡Pero qué miro!

Beatriz.

¡Ay Dios mio 🖁

Don Diego, y á letra vista nos ha cogido.

Mosquito.

Jesus!

Don Diego.
O estoy loco, ó juraria

que es la condesa.

Beatriz.

Villano, (1

¿tú á mí engañarme querias?

<sup>(1)</sup> Dálc á Mosquito.

Viven los ciclos , traider ; que en si he de vengar mis iras.

Mosquite.

Qué haces, muger del demoniol

¿Traidor, tú á engañarme ibas? ¿A una muger de mi estado la finges alevosías?

Don Diego.

¡ Viven los cielos, que es ella!

¿ Señora, pues que es irrita
este picaro, que es hallo
en una accion tan indigna,
y en tan indecente trage!

Beatriz.

¿Siendo vuestra la malicia lo dudais, mal caballero, que con aleves caricias engañais nobles mugares? ¿Es bien robarme la vida, prometiendo ser mi esposo, ... estando con vuestra prima para desposaros hoy?

Don Diego...

Señora, ¿quién tal mentira os ha dicho? Vive Dios que sabe ya la cartilla.

Mosquito.

Remediólo bravamente.

Yo lo sé, de quien me avisa de todos vuestros engaños; y por ver vuestra malicia con mis ojos, be venido, llena de ansias y fatigas, disfrazada y sin respeto;
donde he sabido, que es hia
la boda para esta noche.
Mosquito.
10 gran Beatrizy fondo en tia!
Don. Diego:
No es nada lo que obra el talle
tomen si purga la niña.

es sin mi consentimiento;
y porque quelleis vencida
yo hare aqui un remedio breve.

¿ Cuál es?

Don Diego.

Davos una firma

con tres testigos

Beatriz.

que he de hacer de ella, ofendida?

Don Diego.

Sacarme por el vicario, si este tio me dá prisa.

Mosquito.

Esto es peor; que en mentando del ruin, es sentencia fija

que ha de cumplirse el refran. El viejo viene.

> *Bcatriz*, Seria

gran desdicha que me viera en una accion tan indigna,

Don Diego.

¿Os conoce?

*Beatriž.* No ; mas basta

que me vea.

Don Diego.
Pues aprisa

escondeos.

Beatriz.
¿Dónde puedo?
Don Diego.

Detrás de esa puerta misma.

Beatriz.

Todo es decente en un riesgo. Mirád, que mi honor peligra, en que ninguno me vea.

ESCENA XIV.

Don Diego, Mosquito, y pôco después don Tello.

Don Diego.

Si viniera Atabalipa y Motezuma, no os viera, hasta costarme la vida. Disimula tú, y finjamos que bajábamos de arriba.

Mosquito.

Pienso que el viejo lo ha visto; que trae aceda la vista.

Don Tello.

2 Don Diego?

Don Diego.

Tio y señor?

¿Es desechà esa alegría? ¿Paréceos accion decente, que en casa de vuestra prima hableis con una muger tapada, la tarde misma que con ella os desposais?

Don Dicgo.

¿Yo muger?

Mosquito.

¡Ay Beatricilla! que aqui dió fin el enredo.

Don Tello.

Negarlo es buena salida, acabando yo de ver que está en mi casa escondida.

Don Diego.

Mirad, señor, que es engaño.

Don Tello.

Vive Dios, que si porfia vuestro desacato, yo la he de sacar.

Don Diego.

Poca prisa;

porque esta casa es vedada;

y está la guarda á la mira.

Don Tello.

Pues á mí me decis eso?

Don Diego.

111

A vos y á vuestras dos hijas:

Don Tello.

¿Yo no he de entrar en mi casa ( Don Diego.

A eso, ni vos, ni mi tia.

Don Tello. Villano, viven los cíelos, que de tan grande osadia

que de l'an grande osad tomaré satisfaccion.

Don Diego.

Aunque perdiera mil vidas

no habeis de ver esta dama. (1) Don Tello.

Pues vo haré que la permitas.

#### ESCENA XV.

MCHOS, DOÑA INES POR LA PUERTA DE ENMEDIO É DON JUAN POR OTRA.

Doña Ines.

Padre y señor, vos la espada! Don Juan.

Don Tello, aquí está la mias Don Tello.

Para el castigo que intento, sobran, armas á mis iras.

Don Diego.

Esto es peor! Vive el cielo. que si don Juan vé á su prima; no tiene salida el lance.

Don Tello.

Villano, á esa mugercilla sacaré yo de este modo.

Don Dicgo.

Detente, señor, y mira, que esta dama es de don Juan . con mucho estrecho, y peligra su honor y su vida en esto.

Don Tello.

¡Qué esta es su dama! Don Diego:

Estar misma.

Doña Ines.

; Ah traidor! ¡Qué es lo que escucho! ap:

<sup>(1)</sup> Empuñan las espadas.

¿ Esto, encubierto tenias ?

Don Tello.

¡Buena la intentaba yo!
Turbado me ha la noticia.
¡Cuerpo de Dios!; no dijerais
que aquesa muger venía
á ampararse á vos de un riesgo!
Llamadla, é idos aprisa,
que yo os guardaré la espalda.
Tapaos, señora. Seguidla.

Don Diego.
Señora, venid tras mí.
Perdonad, señora prima,
que yo con quien vengo vengo. (1)

Mosquito.
Escapose Beatricilla;
salto y brinco de contento.

# . ESCENA XVI.

Don Tello, don Juan & dona Ines.

Don Tello.

Detener yo ahora a don Juan, porque no pueda seguirla, será lo mas importante. Don Juan, fuerza es que yo siga a don Diego, por si acaso en este empeño peligra. Quedaos vos aquí.

> Don Juan. Eso fuera

faltar yo á la deuda mia,

<sup>(1)</sup> La saca de entre bastidores tapado y pasa rar delan e de ellos.

ablendo que ván son riesgo.

Don Tello.

Es, que para la accion misma os he menester yo aquí.

Don Juan.

Siendo así, aqui está mi vida para arriesgarla por vos.

Don Tello.

Mi amistad de vos la fia. Hasta que él esté seguro le guardaré yo esta esquina.

#### ESCENA XVII,

# DON JUAN Y DONA INES.

Don Juan Inés, señora, á este lance queda mi fé agradecida, pues podré hablarte en seguro,

Doña Inés.

Si eso á engañarme camina, ya no lo podrás, ingrato, conseguir mientras yo viva.

Don Juan.

¿ Qué es lo que decis, señora? ¡ Yo, traicion! ¿ En qué imaginas que la tenga una fineza, que no hay luz que la compita?

Pero hay luz que la descubra;
y á bien poca se averigua;
pues tal es su descufado,
y tienes dama tan fina,
que ofendiendo tu decoro;
á un hombre; que no ha tres dias

que esta en Madrid, tus finezas y su liviandad publica.

Don Juan.

Señora, viven los cielos, que ageno de esas malicias, no puedo entender tu queja, ni sé de qué se origina.

Doña Inés.

Pues yo, no agena, don Juan; de tu traicion fementida, y ya mas desesperada, negándomelo á la vista, te lo diré, aunque al decirlo mayor empeño se sega. Piérdase lo que se pierda, donde se pierde mi vida. Esa dama, que á su ampare aquí á don Diego le obliga, tú eres de quien la recata, y ella de ti se retira. Y pues sabe un forastero, que es tan tuya, que peligra hallándola tú con otro; mira si es tu alevosía tan recatada, que al verla de mucha luz necesita.

Don Juan.

Oye, señora.

Doña Inés. Es en vano. Don Juan.

Tente por Dios.

Doña Inés.

Mas me irritas.

Don Juan.

¿ Pues no me oirás?

Doña Inés.

¿ Qué he de oirte!

Don Juan.

Que ha sido ilusion.

Doña Inés.

Mi dicha.

Don Juan.

¿ Quién te ha dicho esos engaños?

Doña Inés.

Don Diego, que lo publica, y yo que lo vi.

lo vi. *Don Juan*.

¡No sabes

su locura?

Doña Inės.

Si porfias,

harás, don Juan, que en mi ofensa pase á despecho la ira. vose.

Don Juan.

Vive el cielo, que este necio ha de costarme la vida; iré á buscarle y á ver de donde nace este enigma,

# ACTO TERCERO.

# ESCENA PRIMERA.

Decoracion de calle.

BEATRIZ, DON DIEGO Y MOSQUITO.

Beatriz.

Ya será, el pasar de aquí, arriesgarme á otro cuidado.

Don Diego.

Companía de ahorcado
no es, señora, para mí.
Yo os he de dejar segura
y sin lesion, i vive Díos!
y hasta que lo esteis, con vos
he de ir á Díos y á ventura.

Beatriz.

Mosquito, ¿ qué hemos de hacer si él dá en este desatino?

Mosquito.

Aquí no hay otro camino, sino arrancar á correr.

Beatriz.

¿Por si á su vista me robo, no le sabrás tú apartar?

Mosquito.

Nadie se puede librar de un bobo, sino otro bobo,

Don Dicgo.

¡Secreto para conmigo {
¿Qué te dice?

2

Mosquito.

Que vá ahora

la condesa mi señora, muy asustada contigo.

Don Diego.

Eso, tómalo al revés.

¿ Pues no voy yo á defendella ;
aunque venga contra ella
el armada del inglés?

Mosquito.

Es, que estais junto á la entrada de su casa, y si los dos llegais, la verán con vos.

Don Diego.

¿Qué importa, si vá tapada?

Mosquita.

¿ Pues si vén, á su beldad, seguirla, no es.cosa espresa, que han de creer que es la Condesa?

Don Diego.

Esa es la pura verdad: pero si dejarla intento, cuando de mí se amparó, si sucede algo, estoy yo obligado al saneamiento. Ademas, que fuera accion llena de incivilidad.

Beatriz.

¿ No veis que eso es necedad?

Don Diego.

Mas que sea discrecion. Vos no habeis de ir sin mí, y creed, si esto no basta, que he de acompañaros hasta el postrer marayedí. . Beatriz.

Ya que estais determinado; venid, pues eso quereis, y á la puerta no llegueis.

Don Diego.

No he de ir sino hasta el estrado? no lo escuseis.

Mosquito.
¡Guarda Pablo!
Beatriz.

·¿Vos en mi casa tras mí?

Don Dicgo.

¿ Pucs qué peligro hay allí?

Mosquito.

¿ Qué se yo, lo que hará el diablo? Por aquí la he de escapar. 
Señor, advierte una cosa, que esta Condesa es golosa, y esto lo hace por entrar sola en ese confitero, á comprar dulces sin susto.

Don Diego.

Tiene lindísimo gusto: á eso entraré yo el primero.

Mosquite.

Llevas dinero?

Don Diego: Ní blanca.

Mos quito,

¿ Pues á que has de entrar allá??

Don Diego.

¿ Pues qué riesgo en eso habrá?

Mosquito.

¿Dónde está tu mano franca, has de consentirla que

pague lo que 4 comprar v4?

Don Dicgo.

¿ Eso dudas? Claro está,

que se lo consentiré

Mosquito.

A la Condesa!

Don Dicgo.

¿Pues no? ¿Eso quieres que la arguya? Ni aun á una criada suya no se lo estorbara yo.

Mosquito.
¿Qué dices? Que eso es quedar

en una accion afrentosa.

Don Diego.

Hermano, si ella es golosa, aténgolo yo de pagar?

Mosquito.

Aquesto es cosa perdida.

Beatriz.

Ay desdichada de mí! Don Juan viene por alli.

Mosquito.

Su primo, pese á mi vida?

Don Diego.

¿Quién?

Mosquito.

Don Juan, de par en par.

Don Diego.

¿ Pues ahora, qué hemode hacer?

Mosquito.

Irnos, y tú defender, que no nos pueda alcanzar. Don Diego.

Y si no puedo atajarle,

```
si acaso viene muy fuerte,
¿ qué he de hacer?
          Mosquito.
                  Darle la muerte.
           Don Diego.
¿ Darle la muerte?
           Mosquito.
                   O matarle.
           Don Dicgo.
                        11 11 C
Y si no trae mal humor,
y detenerle por bien
puedo?
           Mosquito.
       Mátale tambien.
           Don Diego
Pues manos: á la labor.
            Beatriz.
No permitais, que se acabe
de arriesgar la vida mia.
           Don Diego.
Váyase Vuesenoria,
 que ya estoy pensando el cabe. . . .
            Mosquito.
 Detenedle bien.
           Don Dicgo.
               Si haré.
            Mosquito.
Ya podemos escurrir.
            Beatriz.
Detenedle sin renir.
           Don Diego.
Sin renir le mataré.
           Mosquito.
Arranquemos à correr,
mientras el queda en arrobo.
```

Beatriz.

Jesus! harta voy de bobo.

Mosquito.

No es poco para muger.

# ESCENA II.

Don Diego, y poco despues don Juan.

Don Diego.

A mucho quedo empeñado; si este hombre en seguirla da: pero bien hecho será; que un primo es medio cunado; """"Don Juan.

En haberine detenido con tal etidado don Tello, reconozco title es verdad lo que les dijo don Diego: y pues aquí le he alcanzado, he de averlguar su intento.

Don Diego.

Hombre, mira lo que haces,
que vas andando y muriendo.

Don Juan.

Seffor don Diego?

Don Diegn.

¿ Don Juan .

qué quereis?

Don Juan.
Buscandoos vengo.

Don Diego.

Como no paseis de aquí, seré muy servidor vuestro. Decid, que es lo que os ocurre. Don Juan.

Lo que yo deciros quiero; aquí os lo puedo decir.

Don Diego.

De vida sois segun eso.

Don Juan.

Vos habeis dicho delante de vuestra prima y don Tello, que aquella muger tapada, que ahora os iba siguiendo, la recatabais de mí, por importarme su empeño. Yo sé que esto es imposible; porque yo en Madrid no tengo muger que pueda importarme, ni por amor, ni por dendo: y siendo así que es fingido, de vos entender pretendo para qué fin lo fingisteis?

Don Diego.

Eso es peor, vive el cielo; apporque si el fuera tras ella, le matára sin remedio; porque ya lo habia pensado: pero matas el por esto no lo he pensado, y no es fácil, Don Juan.

¿ Qué decis?

Don Diego.

Ya voy á ello.

Señor don Juan, que yo dije á mi tio ese embeleco, para escaparme de allí, es verdad, y no lo niego: ¿pero eso, á vos que os importa? Don Juan.

¿ Pues vos, siendo caballero, lo dudais? El que se entienda que dama ó parienta tengo tan liviana, que de mí anda con otros huyendo.

Don Diego.

¿ Pues si vos sabeis que es falso, y os asegurais en eso, ¿ qué importa que yo os lo diga?

Don Juan.

El que no lo piensen ellos; que la opiniou no es lo que es sino lo que entiende el pueblo.

Don Diego.

Pues mi tio, es pueblo acaso?

Don Juan.

Es parte de él, que es lo mesmo.

Don Diego.

Don Juan, esto no os importa mas, de que no tenga zelos Leonor, de lo que yo dije, como es vuestro galanteo. ¿Remediando estó, habrá mas?

Don Juan.

Yo no os pido nada de eso; Don Diego.

Pues veis aquí, que lo dije; que era verdad. ¿ Qué remedio? Don Juan.

Que vos habeis de decir à todos los que lo oyeron, el intento que tuvisteis, y que yo os obligo á ello. Don Diego.

¡ No es nada la añadidura que decir vos! Eso es buene; Antes me volviera moro.

Don Juan.

Pues aquì no hay otro medio.

Don Diego.

Pues mas que nunca le haya. Bien quedaba yo con eso, para ir á la plaza en Burgos á hablar con los caballeros. El toro de las dos madres no hiciera mas ruido entre ellos.

Don Juan.

¿ Pues cómo habeis de escusallo?

Don Diego.

¿Como? Por Dios, que me huelge. Usted me tiene por rana, con dos manos y diez dedos; con cinco palmos de espada, y libra y media de acero.

Don Juan.

Pues aguardad, y veamos si es mas posible otro medio: ¿Esa muger os importa? Bon Diego.

Y mucho; y á no ser eso, si ella no me importa, á ella la importo yo, que es lo mesma. ¿Teneis mas que preguntar? Don Juan.

Pucs si vos sabeis que es cierto, que ella no me importa á mí, dadle á entender á don Terrescomo acaso, ó con ind quien es; para que con esto se sepa, que no es muger con quien dependencia tengo.

Don Diego. '
Por Dios, que la haciamos buena.

Que me pida el majadero,
que yo publique á su prima!
Válgate el diablo el empeño.
Yo no sé como él lo oyó,
porque lo dije bien quedo.

Don Juan.

¿Os parece esto mejor?

Don Diego.
¿ Vos teneís entendimiento?
¿ Vo manifestar la dama?
No se píde eso á un gallego.

Don Juan.

Pues, don Diego, aquí no hay modo
de escusarse nuestro duelo,
porque yo no he de apartarme
de vos, sin ir satisfecho.

Don Diego.

Pues veníos á mi lado, que voros doy licencia de cso a como durmamos aparte.

Don Juan.

Pero esto ha de ser rifiendo.

Don Diego.

Mas mátala, vive Dios, que si reñimos por esto, se ha de enojar la condesa.

Don Juan.

Don Diego, esto es perder tiempo.

Don Diego.

En fin, hemos de renir?

Don Juan.

No tiene el lance otro medio ; y si ha de ser...

Don Diego.

Aguardad.

Don Juan.

¿ Pues qué quereis ?

Don Diego.

Que primero protesto, que soy forzado; porque importa para el cuento.

Don Juan.

Eso á mi nada me importa.

Don Dicgo.

Válgame Dios! Yo me entiendo.

Don Juan

Sacad, don Diego, la espada.

Don Diego.

Comenzad, diciendo el Credo;
y abreviadle.

Don Juan.

¿Para qué?

Don Diego. Por no daros hasta el tiempo

de la vida perdurable.

Don Juán.

Eso ahora lo veremos.

# ESCENA III.

DICHOS Y DON MENDO.

Don Mendo.

¿Qué es esto, primo, don Juan ?

Don Juan.

Los dos tenemos un duelo,

que nos obliga a reñir; y vos, como caballero, no nos lo habeis de estorbar.

Don Mendo.

Si es justo, yo lo prometo.

Don Juan.

Es justo, y él lo dirá.

Don Diego.

No es sino injusto, y muy necio: Yo me he de escapar del lance. 'api enredando en él á Mendo. Primo, don Juan galantea, como lo muestra su intento, á nuestra prima Leonor. Yo, por salir sin empeño con una muger de casa, · queriéndola ver mi suegro, que eran cosas de don Juan dije á mi tio en secreto. llegando él á esta ocasion: por salir de ella sin riesgo. De esto resulta, sin duda, que Leonor de él tenga zelos, y él para sutisfacerla, que esto no puede ser menos, quicia que so me desdiga. A Dios , Lues.

# ESCENA IV.

DON MENDO Y DON JUAN.

Don Juan.

Oid, don Diego.

Don Mendo.

Esperad, señor don Juan;

que ya con mi primo el duelo no teneis, sino conmigo, y aquello es despues de aquesto.

Don Juan.

¿ Por qué?

Don Mendo.

Porque habiendo causa de reñir en dos empeños, de ser llamado, y llamar, el ser llamado es primero.

Don Juan.

¿ Pues vos, por qué me llamais?

Don Mendo.

Porque yo á casarme vengo con doña Leonor, mi prima, siendo vos testigo de ello; y pues esta queja es justa, salgamos al campo luego, que allí de esta sinrazon me satisfará mi acero.

Don Juan

Si la queja que teneis
por lo que dijo don Diego,
antes de llamarme al campo,
me la hubiérades propuesto,
yo os dejára aqui sin ella:
mas ya llamado al empeño,
no os quiero satisfacer
aunque era razon, y puedo;
porque despues de reñir,
quiero, que vos satisfecho,
sepais que por no escusarlo,
no os satisfice pudiendo.

. Don Mendo.

Siendo: eso así, yo os lo pido.....

Don Juan.

Ya os respondo, que no puedo.

Don Mendo.

Pues vamos á la campaña.

#### ESCENA V.

DICHOS Y DON TELLO.

Don. Tello.

Tened: ¿ dónde vais, don Mendo?

Don Mendo.

Señor, yo á don Juan al campa á divertirnos, le ruego que vamos, y este favor recibo de él.

Don Juan.

Yo os lo debo.

Por serviros, á esto vamos, si dais licencia, don Tello.

Don Tella.

Yo & don Mendo he menester; y de tal divertimiento siento estorbaros el gusto.
En lo que of, y lo que veo en sus semblantes, conozco que iban los dos á algun duelo. Estorbarlo aquí es forzoso, hasta ver el fundamento.

Don Mendo, venios conmigo.

Don Mendo.

Voy, señor, á obedeceros. Forzoso es disimular por mi tio nuestro intento.

Don Juan.

Sois atento; yo os lo estimo:

mas ya faltaros no puedo.

Don Mendo.

Yo en pudiendo os buscaré.

Don Juan.

Forzosamente soy vuestro.

Don Tello.

¿ Qué es lo que decis, don Juan ? Don Juan.

Me despido de don Mendo.

Don Tello.

No os despidais, que tambien á vos os pido lo mesmo.

Don Juan.

Iré gustoso á serviros.

Don Tello.

Así asegurarlos quiero. Venid conmigo.

Don Juan.

Ya vamos.

Don Mendo.

Lo dicho dicho.

Don Juan.

Esto ofrezco.

# ESCENA VI.

Sala en casa de don Telle:

Doña Inés y Leonor.

Doña Inés.

Eso pasa, Leonor. Don Juan, ingrato me pago con tal trato la fé que me debia.

Doña Leonor.

¿ Y sabes tú, si la verdad seria.

lo que dijo don Diego?

Doña Inés.

Mira tú si es verdad, pues se fué luego; y en su traicion vencido, aun no me ha vuelto á ver.

Doña Leonor.

Eso habrá sido.

porque te vió irritar de su porfia, y tú que no te vea le has mandado.

Doña Ines.

Si por eso no ha vuelto, Leonor mia. · 6 no sabe de amor, ó está culpado: , -que en celos que despiden al amante, nunca habla el corazon, sino el semblante. Yo, Leonor, por mi daño, he visto cara á cara el desengaño: y pues yo de mi culpa soy testigo. le lograré, aunque sea en mi castigo. Yo á mi padre no tengo resistencia: mi decoro es la ley de mi obediencia; á esta atencion, aun de él correspondida. por no faltar, perdiera yo la vida. Pues ya que de él estoy tan agraviada, con mi muerte be de verme castigada. Hoy á don Diego le daré la mano: si tarde he de morir, alivio gano; pues solo de esta suerte puedo abreviar los plazos á mi muerte.

Doña Leonor.

Pues caso que don Juan te haya faltado. casarte con un hombre tan privado de razon y de gusto, ¿ es buen remedio? Doña Inés.

Para morir mas presto, ese es el medio.

Doña Leonox.

Don Juan viene aquí dentro.

Doña Ines.

Pues, hermana,

yo sé de amor la condicion tirana; y aunque en mi mismo honor naga el estrago, lo atropellaré todo por su alhago. Si le veo, aunque sea desatento, no me he de resolver á lo que intento: tu mi resolucion le manifiesta; que yo á esperarte voy con la respuesta.

Doña Lconor.

¿Pues eso intenta tu rigor? ¿No advierte, que él sin duda vendrá á satisfacerte?

Doña Ines.

De cso quiero escusarme; porque mas creo que vendrá á engañarme. Doño Leonor.

Pues yo se lo diré.

Doña Incs.

De él voy huyendo.

Mucho rigor es este que resucivo. De aquí le oiré, que ni me voy ni vuelvo.

#### ESCENA VII.

Don Juan, doña Leonor y doña Inés al paño.

Don Juan.

Llegando don Tello á casa, nos mandó en ella esperarle, y fué á buscar á don Diego: sin duda presume el lance. Si entre tanto hablar pudiese á Inés, fuera alivio grande de la pena en que me tiene. Doño Leonor. Señor don Juan, Dios os guarde.

Don Juan.

Hermosa Leonor ...

Doña Leonor.

Mi hermara,

viendoos pasar adelante,
al entrar por esa sala,
se retiró; perdonadme
que os diga, que por no hablaros;
pues ocultarlo no es facil.
Hoy se casa con mi primo,
y de esto el retiro nace;
que no fuera justo hablaros,
estando en este dictamen
con esta resolucion.

Don Juan.

No paseis mas adelante. señora, si no intentais, que el corazon me traspasen las flechas, que mi desdicha de mis finezas le hace. Si eso nace de su queja. la luz del ciclo me falte ó la de sus ojos bellos, que es mas que aquella suave, sí he dado cuenta á su enojo: píérdala yo en esta tarde si en mí de otro pensamiento. aun lo que no es culpa cabe. Si su primo me ha culpado, malicioso ó ignorante, cualquiera engaño es delito, sino se espera el examen. Condenar sin causa á un reo.

es rigor; y ya que pase; no otorgarle apelacion, es gana de condenarle. Y si es tan severa ley el, precepto de su padre, máteme su ejecucion, mas ella no la adelante. Muera yo, á no poder mas, porque mi estrella me ultrage: mas no ella; que no es todo uno, que ella ó mi estrella me mate.

Doña Inés.

Bien huia yo de oirle. ; Oh amor, tirano cobarde, á la ofensa tan ligero, como al rendimiento fácil!

Doña Leonor.

Don Juan, á vuestras razones, aunque muevan mis piedades, no puedo yo responder; que, aun por consuelo, es en valde. Esto me mando deciros mi hermana, y ahora darle esa respuesta por vos, es cuanto está de mi parte. A esto voy: guardeos el cielo.

Don Juan.

¿Podré esperar?

Doña Leonor.

No se agravie
vuesto amor, si no saliere;
que sino es que ella lo mande,
yo no tengo á que volver.

A Dios.

Don Juan.

Leonor, escuchadme. ESCENA VIII.

DICHOS Y DON MENDO AL PAÑO.

Don Mendo.

¡Valgame el cielo! ¿Qué veo?

¿Qué decis?

Don Juan.

Pues son crueldades,

que las templeis os suplico.

Doña Leonor.

Cuanto esté aquí de mi parte, ya lo sabeis, eso haré.

Don J.an.

No está en mi mano, don Juan; esto es fuerza: perdonadme.

ESCENA IX.

DICHOS, MENOS DOÑA LEONOB.

Don Juan.

Pues yo, antes que set rigor, iré à que mi amor me mate.

Don Mendo. Saliendo á la escena.

Para eso está aquí mi espada, / cuando ese despecho os falte.

Doña Ines..

Cielos, don Mendo ha venído, y salir no puedo á hablarle.

Don Juan.

¿Qué es lo que decis, don Mendo?

. Don Mendo.

Que ya en mi enojo no caben

mas dilaciones, don Juan; que ya, aunque pudierais darma satisfacion muy precisa, no la quiere mi corage.

Don Juan.

Pues haceis mal, vive Dios; que ya roto el primer lance, en este, por muchas causas, os la diera yo bastante.

Don Mendo.

Pues salgamos á renir.

Don Juan..

Vuestro es el puesto: guiadme.

Doño Inés.
¡ Qué eseucho!; Válgame el cielo!

Don Mendo.

A vos os toca ir delante.

Don Juan.

No toca eso sino a vos, que habeis de escoger la parte. Don Mendo.

Pues venid, si á mi me toca.

Don Juan.

Ya os voy siguiendo.

Doña Inés. Saliendo.

Ay pesares!

Escuchad, señor don Mendo.

Don Mendo.

¿Quién es?

Doña Inés.

Quien, oyendoos, sale

á escusaros este empeño.

Don Mendo.

No presumo que eso es facil.

#### Deña Inés.

Si es : que vo puedo deciros, fiada de vuestra sangre, lo que de atento don Juan. es forzoso que os recate. Vos al campo le llamais, creyendo que á Leonor ame; y sabed que vá á renir de noble, mas no de amante. Don Juan, señor, ha seis años, que viéndome en el pasage de Méjico á España, puso los ojos en mí, y él sabe los desdenes, los rigores que lloró su amor constante, hasta ganarme licencia, para pedirme á mi padre. Esto supuesto, don Mendo, conocereis, cuán de valde vuestro temor os provoca, cuando don Juan es mi amante. De esto no os quedará duda; porque fuera error notable presumir, que una muger de mi obligacion os ll.me. y, compasiva del riesgo por ver refiir dos galanes, quiera fingirse un desdoro para escusaros un lance. La fineza que don Juan por mí en su silencio añade, se la pago en publicar, lo que en él fuera desaire. Y á vos os pido en albricias de que sé que Leonor hace

tanta estimacion de vos. como es justo que ella os pague; que cesando esto, no solo de este caso no se hable: mas quedando en vuestro oido. á la memoria no pase. Y vos, don Juan, pues ya veis el empeño de mi padre, y que vuestra peticion no se previno á ser antes, olvidad vuestro cariño. que en los hombres es muy facil. Digo facil, ¡ay de mí! es pena mas tolerable, porque ellos pueden tener sin culpa las variedades: Porque yo, siendo forzoso, para el plazo de esta tarde he dispuesto mi obediencia como debo. Dios os guarde, que yo dejandoos amigos, como es deuda en pechos tales, vey contenta de haber sido el iris de vuestras paces.

Don Mendo.

Oid, señora; escuchad; que en un alivio tan grande, como el que de vuestro aviso á mis esperanzas nace, os debo yo agradecido fineza que las iguale.

Doña Ines.

¡ Vos fineza á mi! ¿ En qué modo! Don Mendo.

En hacer que vuestamente,

sea a no contra mi primo, a vos con don Juan os case.

Doña Inés.

Esa fineza es para él sí él la solicita amante; que para mí no es lisonja.

Don Juan.

Señora, ¿ que tanto vale el crédito de un engaño, que por él así me trates?

Y ahora, pues estando ya don Mendo de nuestra parte, no importa que esto mas sepas ; seguí á don Diego, y él sabe, que confesó en su presencia, que solo porque tu padre

no viese aquella muger...

Doña Ines.

No vais, don Juan, adelante; que aquesa es satisfaccion, y aquí no os la pide nadie, ¡Oh lo que miente el recato!

Don Mendo.

Señora, si de eso nace. algun descontento vuestro, yo por hallarme delante, soy testigo que don Juan no la conoce, ni sabe quien es, y que él lo fingió.

Doña Inés.

Eso, don Mendo, es tratarme con mas llaneza que es justo. Don Juan, ni muger, ni nadie me ha dado desabrimiento; ¿pues porque me satisface? ¡ Quiera amor que sea verdad, ap. que aunque le pierda, es mas suave!

Don Juan.

¿Si tu enojo lo publica, qué importa que lo recates? Doña Inés.

Por no oir eso me voy.

Don Juan.

Señora, escucha un instante, Doña Inés.

¿ Qué me quereis?

Don Juan.

Esto solo.

¿Si don Mendo me lograse, la dicha que ha prometido será tu amor de mi parte? Doña Inés.

¿Yo amor? No sé que es amor ; despues de que yo me case, sabré de eso, que aliora ignoro.

Don Juan.

. Na Aunque en mi pena lo calles , lo publica yá tu agrado.

Doña Inés.

Mirad que viene mi padre.

Don Mendo.

Retirémonos, don Juan.

# ESCENA X.

Don Juan y doña Leonor.

Don Juan.

Ya yo os sìgo; id vos delante. Señora, no me permitas, que con tal dolor me aparte

de tu presencia. Doña Ines. ¿qué me quieres? Ya no sabes los pesares que me cuestas? Don Juan. ¿ Pues ya no ves de que nacen? Doña Ines.

¿Qué importa el verlo, al perderte? Don Juan.

Don Juan

¿ Eso no puede enmendarse? Doña Ines.

Pluguiera al cielo pudiese! . . Don Juan.

¿ Qué dices?

Doña Inés.

Que no te pares. Don Juan.

Eso es desvio. Doña Inés

> Es temor. Don Juan.

Qué pena!

Dona Inés.

🖖 :- Que entra mi padre... Don Juan

Mal haya elspeligro! 4: Dona Ines.

Ameu!

Don Juan.

Quédate à Dios. Dona Ines.

El ie guarder

# ESCENA XI. Doña ines y Beatriz.

DONA INES Y BEAT

Señora.

Doña Inés.

Beatriz. . . .

Beatriz, qué es eso?

Beatriz.

Con el viejo en este instante, si no corro, doy de hocicos. Doña Inés.

¿ Dónde has estado esta tarde?

Beatriz.

Señora, en un gran empeño.

Doña Ines.

¿Qué ha sido?

Beatriz. Fui à echar naipes.

porque don Diego te deje; y segun las cartas salen, ó mentirá el Rey de bastos, ó no ha de querer casaise.

Doña Inés.

¿Crédito dás á esas cosas? ¿Norvés: que son disparates? Beatrize

Pues un Rey ha de mentir?

Doña Ines.

Deja esas vulgaridades.

Béatriz:

Tú verás en lo que para:
mas dejando esto á una parte,
¿timata cuando ha de durar
el estar yo por mis paces
de embozada en el retiro,

que ya es cosa intolerable?

Doña Ines.

A mi padre hablaré ahora.

Beatriz.

Pues él y Mosquito salen, y mas que vienen hablando en el caso de los naipes.

Doña Ines.

¿ Qué dices? ¿ Pues eso es cierto?

Beatriz.

Tú verás lo que ello pare; y si quieres entenderlo, retírate aquí un instante.

Doña Ines.

Harélo, aunque es desatino, por ver en ello á mi padre.

#### ESCENA XII.

TELLO, MOSQUITO, DOÑA INÉS Y BEATRIZ AL

Don Tello.

Tú has de saber de este caso todo lo que en ello hubiere.

Mosquito.

Señor, cuanto yo supiere, lo diré mas que de paso.

Don Tello.

Pues yo te hallé en el zaguan: ¿quién era aquella muger?

Mosquito.

La Condesa era, á mi ver:

Don Tella.

¿ Quién ?

Mosquito.

La prima de don Juan; Don Tello.

¿ Qué dices?

Mosquito.

Como ahora es dia,

la ví ella por ella espresa. Don Tello.

La Condesa! Mosquito.

La Condesa

condada su señoría.

Don Tello.

! Válgame Dios !

Mosquito.

Y á mí y todo,

Don Tello.

De gran empeño salí, estando don Juan allí.

Mosquito.

Y yo no andaba en el lodo.

Beatriz.

Verás lo que se alborota.

Doña Ines.

¿Pues qué semejanza tiene con los naipes, que previene la Condesa?

Beatriz.

Esa es la sota.

Doña Ines.

¡Cielos! yo mi desengaño agradezco haber sabido.

Don Tello.

Mosquito, estoy aturdido de un suceso tan estraño. ¿Pues ella buscole á él, 6 como allí llegó á estar?

Mosquita.

¡Cielos! ¿cómo he de escapar de aqueste viejo cruel, que á dudas me ha de moler, y se aventura el enredo? Mas solo librarme puedo no dejándome entender. Yo, señor, al conocella, la ví que al zaguan entró, y un pobre entonces llegó que no dió limosna ella. El pobre pasó adelante, don Diego vino tras él, y repitiendo el papel vino el pobre vergonzante. Traia un vestido escaso. de color; y Dios me acuerde. que no era tal, sino verde.

Don Tello.

¿ Pues el vestido es del caso? Mosquito.

Habiendo el pobre salido, vino la Condesa luego, y cuando vino don Diego vino, porque habia venido.

Don Tello.

Quién habia venido?

Mosquito.

El-

Don Tello. ¿Luego ella le fué á buscar? Mosquito.

No señor; porque al entrar

ap.

ella entraba con aquel, y el pobre que entraba cuando : entraba él, no llegó.

Don Tello.

¿ Pues quién era aquel que entró? Mosquito.

Eso es lo que voy contando. Entró ella, y cuando entraba, entró el pobre: fué don Diego, y como entró con sosiego, despues de entrado, allí estaba; y de esto se quedó loco, porque entraba muy esquivo.

Don Tello.

No lo entiendo, por Dios vivo.

Mosquito.

Pues eso, ni yo tampoco.

Doña Ines.

Beatriz, ¿ qué es lo que está hablando Mosquito?

Beatriz.

Los naipes son.

Doña Incs.

¿ Pues que es esta confusion? Beatriz.

¿ No vés que está barajando? Don Tello.

¿ Quién á quién vino á buscar? Mosquito.

¿Luego no lo has entendido?

Don Tello No, ni esplicarte has sabido.

Mosquito. Pues vuélvotelo á contar.

El buscó a quien le buscaba,

porque ella buscando vino, y buscando de camino, él buscó lo que allí estaba; y el pobre que los buscó, no buscó duelos agenos.

Don Tello.

Ahora lo entiendo menos.

Mosquito.

¿ Pues qué culpa tengo yo?

Don Tello.

Tú has de apurar mis enojos:

Mosquito.

Ay tal rigor!

Viven los Cielos, señor, p que lo ví con estos ojos.

Don Tello.

¿ Qué es lo que viste?

Mosquito.

Esta historia.

Don Tello.

¿ Qué historia? que en tu torpeza no tiene pies ni cabeza.

Mosquito.

Pues no será pepitoria.

Don Tello.

¿Sabes tú si de él ella es dueño, ó tiene empeño?

Mosquito.

; Ay tal! como

yo no soy su mayordomo, qué sé yo si tiene empeño.

Don Tello.

Anda, véte mentecato; que eres un simple.

Mosquito.

Eso quiero.

Don Tello.

¿ Para qué apuro yo dudas donde me avisa un egemplo? No hay honra puesta en muger segura de aquestos riesgos; y hoy, pues me le dá este caso, lograr el aviso quiero casando luego á mis hijas.

Doña Inés.

Beatriz, aunque yo no entiendo á Mosquito, el desengaño he logrado de mis celos; y en albricias salgo á hablar por tí á mi padre.

Beatriz.

Eso espero.

Doña Inés,

¿ Padre y señor ?

Don Tello.

Ines mía;

¿ Quién viene contigo?

Doña Inés.

El ruego

de Beatriz me ha condolido: por ella á pedirte vengo, que vuelvas á recibirla.

Don Tello.

Si es tu gusto, ¿cómo puedo, negártelo? Quede en casa,

### ESCENA XIII.

DICHOS Y DON DIEGO AL PAÑO.

Don Diego. A decir vengo resuelto á mi tio, que disponga de mi prima; pues yo tengo mejor boda en la Condesa,

Doña Ines.

Ya se logró tu deseo; agradécelo á mi padre,

Beatriz.

Los pies mil veces te beso.

Don Tello.

Ya tú quedas recibida, y yo de ello muy contento,

Mosquito,

¡ Qué es lo que miro ! ; Ay Jesus, 'que hemos dado con los huevos en la ceniza, Beatriz!

Beatriz.

¿Qué es lo que dices? Mosquito.

Don Diego

está viendo esta funcion.

Beatriz.

Salióse todo el puchero. Don Tello.

Inés, vén á prevenirte; que ya está todo dispuesto, y os habeis de desposar

luego que venga don Diego.

Doña Inés. ¡Ay de mi, Beatriz! ¿ Qué dices ? Beatriz.

Véte, señora, allá dentro; que estoy en un gran conflicto, y estriva en él tu remedio.

Doña Inés.

Sin vida voy á esperarte.

#### ESCENA XIV.

BEATRIZ, MOSQUITO Y DON DIEGO AL PARO

Beatriz.

Villano, no hagas estremos, viendo mi resolocion; que con amor no hay respetos. Yo he de ser de su traicion testigo, estando aquí dentro, y aquí he de ver si á mis ojos se atreve el falso á ofenderlos.

Mosquito.

¡Jesus, qué bien lo ha enhebrado! ¡Señora, pues tú haces eso? ¿Una muger de tus prendas, se finge humide, en desprecio de su honor; y se acomoda por priada de don Tello, que puede ser tu lacayo?

Beatriz.

El amor dora los yerros: yo he de ver con esta industria si se casa ó no don D'ego.

Don Dirgo.

Señores, ; qué es lo que escucho!
Mil cruces me estoy haciendo.
Y dirán que no me alabe.
Un testimonio de aquesto

tengo de enviar a Burgos.

Mosquito.

¡Y qué ha de decir don Diego si esto vé?

Beatriz.

¿ Qué ha de decir? El alma, viven los cielos, le he de sacar si se casa. Déjame ya, ó mi despecho dará voces como loca.

Don Diego.

Señora, oid, deteneos.

Mosquito.

¡Ay señor! pues has venido, mira que locura ha hecho. Témplala, que está kecha un tigre.

Beatriz.

Y un basilisco, un veneno: aquí vengo á ver, traidor, si se hace hoy el casamiento.

Don Dicgo.

¿ Qué casamiento? ¿ Pues yo no sabeis ya que soy vuestro?

Beatriz.

No fio de eso, tirano.

Don Diego.

¿ Pues de que fiais?

Beatriz

De mi incendio,

que ha de abrasar esta casa, si aquí ofendida me veo.

Don Diego.

¿ Señores, esto es encanto? ¿ Mir talle es pacto secreto? Señora, ¿ pues no advertis que yo permitir no puedo esto, siendo vuestro esposo?

Beatriz.

No hay que tratar, vo he de verlo.

Don Diego.

¿ Qué habeis de ver?

Beatriz.

Si està noche !

te casas.

Don Diego.

No temais esò. Beatriz.

No puede un amor que es fino.

Don Diego.

¿ Pues el lustre ?

Beatriz.

Todo es menos.

. Don Diego.

Y el decoro?

Beatriz.

No hay decoro.

Don Diego.

Por Dios, que os volvais.

Beatriz.

No quiero.

ESCENA XV.

DICHOS Y DON TELLO.

Don Tello.

¡Ola! ¿ qué voces son estas?

Mosquito.

Señor, por su honor te ruego que disimules ahora.

ap.

Beatriz.

Señor, el señor don Diego de mi señora está hablando.

Don Tello.

¿Qué hablais, sobrino? ¿Qué es esto?

Beatriz.

Señor, me dice que diga...

Don Tello.

¿ Qué has de decir, tú? Esto es bueno: ¿ apenas te han recibido, y empiezas ya á hacer enredos?

Don Diego.

¿Y he de sufrir yo, que trate este vejezuelo clucco, à mi muger de este modo?

Mosquito.

Disimula por San Pedro.

Beatriz.

Yo, señor, no enredo nada.

Don Tello.

Entrate, loca, allá dentro.

Don Dicgo.

Tu lo eres y tu alma, ap.
y mientes como mal viejo.

Mosquito.

Sufre, señor, que te pierdes.

Don Tello.

No te vás?

Beatriz.

Ya te obedezco.

Don Diego

Vive Dios ...

Beatriz.

Calla, cruel

Don Diego.

¿ Qué dices?

Beatriz.

Que ahora veremos

si te casas.

Don Diego.

¿Eso dudas ?

Beatriz.

A oirlo voy.

Don Diego.

Yo me huelgo.

Beatriz.

Pues aquesta es la ocasion.

Don Diego.

Aquí lo verás.

Don Tello.

¿Qué es eso?

Beatriz.

Hacer lo que me has mandado.

Don Tello.

Llama á tus señoras luego.

Don Diego.

Mas señora es ella que ellas, lo que vá de mí á un cochero.

Don Tello.

Sobrino, con vuestras cosas estoy con tanto desvelo, que hasta veros desposado, ya no he de tener sosiego. Todo está ya prevenido, y solo á vos os espero

por salir de este cuidado.

Don Diego.

¿ De tanto gusto es ser suegro, que á serlo os dais tanta priesa? No es mejor, pues estais viejo, que lo dilateis un poco, y os dure el oficio menos?

Don Tello.

¿ Qué es dilatarlo, ó por qué?

Don Diego.

Por unos dias, que aquesto no ha de ser cochite herbite; que una boda no es buñuelo.

Don Tello..

¿ Qué dias?

Don Diego.

Cuatro ó seis años; que ello se hará andando el tiempo.

Don Tello. ¿ Qué llamais cuatro ó seis años? Ni una hora, ni un momento: luego os habeis de casar.

Don Diego.

Pues yo casarme no puedo.

Mosquito.

Acabóse: esto dió lumbre. up:

Don Tello.

¿ Qué decis ; Que no os entiendo? Don Diego.

Que no me puedo casar: Lo entendeis ahora?

Mosquito.

Menos.

Don Tello.

¿ Por qué?

Don Diego.
Porque soy casado.

Mosquito.

Y yo soy testigo de ello.

Don Telloi

¿Vos, casado?

Don Diego. In facie Ecclesiae.

Don Tello.

Pues con quién?

Don Diego.

Eso no puedo

decir, porque es un amigo. Don Tello.

Pues, villano, vive el cielo, que en ti he de tomar venganza de tan osado desprecio.

Mosquito. Ay, señores, que se matan!

## ESCENA XVI.

DICHOS, Y POR UNA PUERTA DOÑA INES Y DOÑA LE Y POR OTRA DON JUAN Y DON MENDO.

Don Juan.

¿Qué es esto, señor don Tello?

¿Tio, qué es esto? Doña Inés

Ay Leonor!

que mi muerte estoy temiendo. Doña Leonor. Padre, ¿qué enojo os irrita?

Don Tello.

Un agravio de don Diego, que dice que está casado, cuando vo darle pretendo

á mi hija por esposa.

### Den Mendo.

Esto es que tomó el consejo de doña Inés, y lo escusa, valiéndose de este medio:
mas yo en favor de don Juan he de enmendar el empeño.
Tio, aunque don Diego ha dicho que está casado, no es cierto.
El despues que vino, supo que don Juan tenia intento de pediros á mi prima; y él ha sido tan discreto, que lo calló enamorado, por veros en otro empeño.
Don Diego por él lo deja.

Don Diego.

No lo dejo tal por eso: sino porque estoy casado, digo otra vez, y no puedo. ¿Quiere usted que me encorocen?

Don Tello.

Hagaislo ó no por aquello: don Juan, ¿es esto verdad?

Don Juan.

To, señor, si la merezco, no aspiro á mayor ventura, que la de ser hijo vuestro.

Don Tello

Yo me honro mucho con vos ; y el castigo mas severo de este necio, es que la pierda. Dadle á Inés la mano luego.

Don Juans,

Con el alma y con mil vidas.

Dona Ines.

Con otras tantas la acepto,

Don Tello.

Vos, Mendo, dadla á Leonor,

Doña Leonor.
Con gozo se la prevengo.

Don Diego.

Pues ahora verán mi boda, supuesto que esas se han hecho,

Mosquito.

Antes se ha de ver la mia. Señor, yo hago lo que veo; Beatriz se casa conmigo.

Don Tello.

Yo darla el dote prometo. Dila que salga acá fuera.

Mosquito.

Señor, tened á don Diego, porque no me descalabre; que aquí se acaba el enredo.

Ah Beatriz, dame esa mano.

Beatriz. Sal

Saliendo,

Yo, aunque indigna, te la ofrezco, Don Diego.

Ah pícaro! ¿ A mi muger tienes tal atrevimiento?

Don Tello.

¿Qué muger?

Don Diego.

Esta que veis,

es mi muger.

Don Tello.

Bien por cierto: ¿Y por aquesta criada dejais á mi hija? Don Diego.

Eso es bueno;

¿ Qué criada; si es Condesa; y se disfrazó por celos?

Descubrios ya, señora.

Beatriz.

Yo descubriros no puedo mas, de que soy Beatricilla y vos el lindo don Diego.

Don Diego.

¿ Pues cómo es esto?

Mosquito.

Mamola,

Don Diego.
Villano, viven los cielos....
Mosquito.

Aquí no hay á que apelar; que no lo sufriera el pueblo,

Don Diego. Pídase, si quedó mal.

Mosquito.

Y castigando este necio águsto de los oyentes, aquí con aplausos vuestros, dichosamente el poeta dá fin al Lindo don Diego,



### El Lindo don Diego.

El título de esta comedia ha quedado como un proverbio entre nosotros para designar al hombre presumido y fátuo, que cree rendir con su presencia y esmerados atavíos á cuantas mugeres tienen la desdicha de mirarle. Este vicio rídiculo, tan antíguo como la sociedad, y que durará tanto como ella, movió el génio cómico de nuestro Moreto, que acreditó en el desempeño de esta pieza, su talento feliz, la viveza de su imaginacion, y las gracias de su íngenio.

El Lindo don Diego escita la risa de los espectadores desde el momento que sale á la escena. El poeta le presenta en el acto de vestirse, y desenvuelve perfectamente el carácter del protagonista.

Don Diego.

Don Mendo, vos sois estraño; yo ríndo con salir bien, en una hora que me ven, mas que vos en todo el año.

¿ Veis este cuidado vos? pues es virtud mas que aseo; porque siempre que me veo me admiro y alabo á Dios.

Muger sé yo que dos veces se sangró por haberme visto un dia.

Estos rasgos, y otros semejantes esparcidos por toda la comedia, son verdaderamente cómicos, y dignos de la graciosa pluma de Moreto. No es mas discreto don Diego, ni menos fátuo en presencia de sus primas.

Señora, ya os habrán dicho que sois mia y yo soy vuestro: mas os puedo asegurar que en mí os dá mi tio un dueño; que hay muchas que le tomáran con dos cantos á los pechos.

Doña Ines.

En mí, sedor,

la voluntad que yo tengo es de mi padre, y no mia; y vuestra por su precepto.

Don Diego.

Alto: clavóse hasta el alma: ya por mi perderá el seso.

Las situaciones en que le pone el poeta progresivamente, están meditadas con juicio y pintadas con verdad y fuerza cómica. Véase la escena II. del acto sesegundo, en que don Tello le reprende porque se alaba; y la IV. y V. del mismo acto, en las cuales se persuadedon Diego que estan enamoradas de él sus dos primas. El atribuir el recado que le dá doña Leonor, y el amargo desengaño de doña Inés, á los zelos que padecen por su causa, es un rasgo feliz, y el mas propio que pudiera imaginarse para caracterizar completamente la fatuidad del protagonísta. Los diálogos con la fingida Condesa, particularmente el primero en que ridiculiza el culteranismo, tienen la misma gracia y el mismo colorido; y en fin, todas las escenas en que habla don Diego, son bellísimas en sumo grado.

El caracter de don Mendo y el de don Juan, contrastan perfectamente con el de don Diego; el don Tello y las primas son interesantes; y sin debilitar la atencion contribuyen á la perfeccion del personage principal, que es uno de los mas acabados que pueden presentarse en la escena, y que bastaría por si solo para señalar á Moreto como el primer poeta cómico español.

Los caractéres de Beatriz y de Mosquito, son graciosisimos, singularmente el de este último. ¿ Puede darse un pensamiento mas oríginal, una ídea mas cómica que la de hacer que Mosquito, sorprendido y acosado por don Tello, para que le cuente lo que ha ocurrido con la muger tapada, trate de embrollarlo de modo que no le entienda? ¡ Qué viveza, qué gracia tiene todo el diálogo entre los dos!

Yo, señor, al conocella, la ví que al zaguan entró; y un pobre entonces llegó, que no dió límosna ella.

Traia un vestido escaso de color, y Dios me acuerde, que no era tal, sino verde. Don Tello.

¿ Pues el vestído es del caso ?

Mosquito.

Habiendo el pobre salido

Vino la condesa luego, y cuando vino don Diego vino porque habia venido.

Don Tello.

Quién habia venido?

Mosquito.

### Don Tello.

¿Luego ella le fue á buscar?

Mosquito.

No señor; porque al entrar
ella entraba con aquel;

No señor; porque al entrar ella entraba con aquel; y el pobre que entraba, cuando entraba él, no llegó &c. &c.

Los amores episódicos de don Juan y doña Inés sirven para formar la intriga, producen la ficcion de Beatriz, las situaciones en que se halla don Diego con don Juan y don Tello, y el desenlace, que pur su naturalidad, nada deja que desear al espentador, el cual ha seguido durante toda la pieza al personage principal, se ha reido con él, y ha visto el castigo que de la sociedad á la necedad y al orgullo.

El lenguage tiene pureza y propiedad; el estilo es mas sencillo que el de Calderon; y la versificacion llena y fácil. Se hallan sin embargo pensamientos sútiles y frases menos correctas, defectos propios del gusto que dominaba en aquel tiempo. Finalmente esta es una de las comedias mas apreciables de nuestro teatro, y que honra la literatura española.

Seria muy fácil prolongar el juicio de esta pieza. ¡Cuánto pudiera decirse de la esposicion, tan bella por su sencillez y brevedad!; Cuánto, habiendo seguido á don Diego en todas las escenas! ¡Analizando los demas personages del mismo modo!; Examinando particularmente el lenguage, el estilo y la versificación!; Citando las gracias, las ocurrencias felices y los rasgos característicos en que abunda! Hubieramos compuesto sin duda un discurso tan voluminoso como el cuaderno. Pero esto, ademas de oponerse al objeto de nuestra obra, seria á lo menos inutil, sano existentamente fastidioso. Dejaremos, pues, para los existentamente fastidioso. Dejaremos, pues, para los existentamente fastidioso. Dejaremos, pues, para los existentamentes fastidiosos.

ticos las discrtaciones de esta clase; y el examen minucioso de cada pieza para los catedráticos de poetica. Nosotros creemos que decimos lo suficiente para las personas menos instruidas, y demasiado tal vez para las inteligentes en este género de literatura; porque á las primeras no es posible instruirlas de pronto en los principios del buen gusto y de la erítica; y porque debemos suponer à las segundas con los comocimientos necesarios para juzgar por sí mismas sin necesidad de guia, ni auxilios agenos.

Esto quiere decir, que procuraremos ser siempre exactos, pero concisos; que es el verdadero medio de no molestar á aquellos lectores juiciosos, á quienes no puede ocurrir la idea de aprender con solo la lectura del examen rápido de una comedia, los preceptos de Aristóteles, Batteux, Blair y otros célebres humanistas.





.

# EL VALIENTE JUSTICIERO

Y EL RICO-HOMBRE DE ALCALÁ.

### PERSONAS.

El Rey.

Don Tello.

Don Rodrigo.

Don Gutierre.

El Conde de Trastamara.

Mendoza.

Don Enrique.

Peregil , gracioso.

Doña Leonor.

Doña Maria.

Inés, criada.

Un Soldado.

Un Contador.

Un Muerto.

Música y acompañamiento:

La escena es en Madrid y en Alcald de Henares.

### ACTO PRIMERO.

### ESCENA PRIMERA.

QUINTA DE DON TELLO.

Don Tello, dona Leonor y Peregti.

Doña Leonor. ¿No me escuchas? Don Tello.

¡ Qué molesta,

y qué cansada mugér!

Peregil.

Siempre que te viene á vér

debe de subir por cuesta.

Doña Leonor.

Señor den Tello Gancio

Señor don Tello García, si ese rigor vuestro nombre funda acaso en ser rico-hombre de Castilla, es tiranía; que estais, por serlo, obligado á pagar obligaciones, y os sirven vuestros blasones de ultrajar al desdichado. Si os llama absoluto dueño de Alcalá toda la tierra, en lo grande no se encierra esa soberbia del ceño; porque si haceros mayor presumís, siendo inhumano, cuanto os poneis para vano,

os quitais para menor. El agrado es bizarría, y los hombres superiores, con nada se hacen mayores, si es nada la cortesía. La grandeza mas honrada. que tienen los grandes buenos, es que pueden, al que es menos, dar mucho con lo que es nada. Y si yo me hago menor, no es porque no os igualára doña Leohor de Guevara, sino porque os dí mi honor. De esto solo desconfio. ' para juzgarme menor, pues para ser vos mayor, teneis el vuestro, y el mio. Pero debeis de advertir, que os le dió el pecho amoroso con la palabra de esposo, la cual habeis de cumplir. Y cuando por otra cosa no os merezca yo atencion, faltais á la obligacion de haber de ser vuestra esposa.

Don Tello.
¡Qué no quiera esta muger
llegarse á desengañar
de que no me he de casar
con ella!

Peregil.

¿ Pues qué ha de hacer ,ap. à d si la traes siempre à tu lado? Apartate à su inquietud, que si no has de hacer virtud,

ap. å P

así saldrás de pecado: Y con razon lo imagina, si hoy que te yé Alcalá toda ser padrino de una boda, la haces á ella la madrina.

Don Tello.

No sabes tú con que intento por padrino me he ofrecido, y en mi quinta he prevenido hoy la boda.

Peregil.

Atrevimiento
es grande, siendo tu amigo,
y cuando de tí se fia,
robarle á doña María
hoy al pobre don Rodrigo.
¿ Pues quién ha de poner ley
en un hombre como yo,
que ya que Ray no nació,
tampoco es menos que el Rey?

Así supieras cumplir ap

he de cumplir y seguir.

Doña Leonor. Pues me llegais á escuchar institution me podeis responder?

Mi gusto, aunque en otro daño,

Peregil , dí á esa muyer que me deje de cansar...

Peregil

¿ Pues yo he de ser tan civil ? 15

Don Tello.

Habla claro.

Peregil.

Yo reparo...

Don Telle.

¿En que?

Peregil.

En que si soy claro ; claro será el Peregil.

Doña Leonor.

No me respondeis?

Peregil.

Señora 🔑

mi amo me manda decir, que ahora no os quiere oir.

Doña Leonor.

Pues por qué no quiere ahora?

Peregil.

Tambien me manda que apunte; que no es mas de no querer.

Doña Leonor.
3 Pues eso se puede hacer?

Peregil

Manda que no se pregunte.

Doña Leonor.

1Y ese no es rigor injusto/?

Peregil.

Manda deciros que si.

Doña Leonor.

Pues yo he de sufrirlo aqui?

Peregil.

Manda que bagais vuestro gusta:

Doña Leonor.

¡ Qué este agravio llegue à ver ( El corason me diraviesa. ... Peregil.

Tambien manda, que si os pesa, lo dejeis luego caer.

Dona Leonor.

No tengo yo sentimiento, pues de oirlo no me infamo: mucho manda vuestro amo.

Peregul.

Auda haciendo testamento.

Dona Leonor.

Y vuestra osadía villana tambien, paes su error no ignora; manda mucho.

Peregil.

Soy ahora mayordomo de semana.

Ya amor la venganza traza

de un desprecio tan civil.

Don Tello.

von Teim.

¿Se lo has dicho, Peregil?

Peregil.

Si, mas ha vuelto mostaza.

Doña Leonor.
Si lo ha dicho; ya no quiero apurar la ofensa mia:
yo por soberbio os tenia,
mas no os juzgaba grosero.
Aunque tiranas violencias
useis, vuestro honor podia
adornar la tiranía
con urbanas apariencias;
que no preciarse un tirano
ude cortes, ei se repara,
de para alrentar la cara.

dejar el guante en la mano.

No pagar la obligación,
delito es comun, y necio,
mas es afrenta, y desprecio
negarla sin atención;
que hay agravios, que aunque de ellos
satisfacción no se alcanza,
no irritan á la venganza,
por el recato de hacellos.

Don Tello. .

En fin, ya acabais de oir, que el casarme no ha de ser.

Doña Leonor

¿No lo pudierais hacer sin llegármelo á decir?

Don Tello.

¿ No es mejor desengañaros, para que no me canseis?

Doña Leonor.

Don Tello.

¿Quién por vos me ha de ofender?

Doña Leonor.

No hallaré justicia yo?

Don Tello.

En la tierra, dudolo;

en el cielo, puede ser.

Doña Leonor.

¿ En el cielo?

Peregil.

que hoy la sconficte tan preston no le he visto tan modésio np. en una Semana Saña. Dona Leonor.

¿Este era el ruego importuno con que me llegué à vencer?

Don Tello.

¿ Pues acaso el pretender, 6 conseguir, es todo uno?

Doña Leonor.

En quien desea alcanzar, ¿qué diferencia ha de haber?

Peregil.

La misma que hay de comer, hasta hartarse, o ayunar.

Doña Leonor.

¿ No porfió vuestro amor?

Don Tello.

¿Y vos no os rendisteis luego?

Doña Leonor.

Yo me rendi à vuestro ruego.

Don Tello.

Pues eso fue lo pear.

Dona Leonor

Si me venció el apurarme con portias, ¿ que os causó?

Don Tello.

El porfiar tanto yo, que fue preciso el cansarme.

Dona Leonor

¿ Por fiar un agasajo os cansó?

Peregil.
¡Hay tales estremos! Señora, no nos cansemos, que el porfiar es trabajo.

### ESCENA II.

Dichos e Inés.

Inds.

¿Leonor bella?

Dona Leonor.

¿ Qué hay, Inés ? Ints.

Que ya de un coche se apea la boda.

> Doña Leonor. En mal hora sea

> > Inės

¿ Por qué?

Dona Leonor.

¿En mis ojos, no vés la causa de mi dolor? No querer este énemigo, lnés, casarse conmigo. siendo dueño de mi honor.

Inės.

¿ Pues mi honra, picaron?

Peregil.

¿ Qué hohra?

De pagarla tra Peregil.

¿ No lo tomáras en plata, reduciéndolo á vellon?

Ni en oro, que solo allano con tu mano lo que erré.

Peregil.

que es lo mismo que una mano.

Don Tello.

Calla Peregil.

Peregil.

Ya callo.

Doña Leonor.
Inés, Rey tiene Castilla,

que tiembla de su cuchilla su enemigo, y su vasallo.

Don Tello.

Al Rico-hombre de Alcalá, que Rey basta?

Peregil.

Aunque sea un rayo: ni para un rico lacayo, ¿que justicia haber podrá? Mas ya en la música he pido, que viene el novio hecho un bobo;

¿ cómo ha de ser este robo?

Don Tello.

Ya està todo prevenido.

ESCENA III,

Dichos, don Rodrige, doña Maria y músicos.

Música.

Alegrass ahora
campos de Alcald
que madrina, y novia

bellas, Sol, y Luna os din.

Pon Rodring.
Ya, don Tello generoso,
en la dicha de mi amer,
de recibir vuestro honor

llegó el plaço venturoso. Mi aplauso os hace el empeño del favor que espera ya, pues mi rendimiento os dá veneraciones de dueño.

Don Tello.

Yo os estimo, don Rodrigo, tanto, que de apadrinaros hoy el gusto he de mostraros; y vos, señora, conmigo partid el justo contento.

Doña Maria.

Eso le toca á mi esposo, que mi afecto decoroso pára en su agradecimiento; ese, señor, no le niego, que es deuda en la atención mia-

Don Tello.

Bella está doña Maria.

Peregil.

a Peregu.

Pues meriéndatela luego

Dana Leonor.

Dad, bella doña Maria, los brazos á quien espera ser vuestra, no compañera, que es contra la sucrie mianos.

Doña Maria.

En ellos, bella Leonor, gana mi suerte más nombre.

Don'Tello. " Kovinio

¿ Vo he de ver que un hidalguillo, teniendo yo amor? se case con quien de celos me abrase?

Qué llamas Verlo? ni olrlo.

Don Tello Enamorado estoy de ella ,. y he de quitársela infiel. Perezil. Y si lo estuvieras de él, ¿ se le quitáras á ella? Don Tello. Ya está mi gente avisada: Rodriga, al jardin entremos, que alli al cura esperazemos. Don Rodrigo. No hay que replicaros mada a entrad vosotros delante, aplaudid con vuestro acento - 7 mi ventura ; y mi contento. . . . Percellant to the their Dios te lo lleve adelante. Másico. Alegraes ahora, &c. ... Logica Uno. of and hard to the Al coche, amigos. The state as a deal of the state of the stat Esposo i señor e atem an produce e Don Rodrigo. ¡ Qué miro ! sogais Ciclos cain alma respinale Don Tello. ¿ Quién tak traigion ha dispuesto à Don Rodrigo. Que metroban di mi aggesa allerii ? Dentro don silion

<sup>1)</sup> Va entrando la música, y al llegar la novia año, salen de adentra enmascarades, y rebarda.

| Dan Tello                            |      |
|--------------------------------------|------|
| Sigamos estos traydores: " ('1)      |      |
| The state of the second of           |      |
| ESCENA IV.                           |      |
| Poña Léonor , Ines y Peregil,        |      |
| Peregil.                             |      |
| Presto por Cristo, señores,          |      |
| que se escapau : linda cosa.         |      |
| Boña Leonor.                         |      |
| Ay Ines, que esta traycion           |      |
| es sin duda de don Tella!            |      |
| Ines . I wor hertur                  |      |
| ¿ Pues ahora caes en ella hims ; a   | ¢:   |
| y con aquesta intenciompinay un      |      |
| contigo el casarse escusa.           |      |
| Dona Leonard of or cold              |      |
| ¡ Cielos, que no haya castigo        |      |
| para tan fiero enemigo, a wayath     |      |
| que vuestra justicia acusa!          |      |
| Ines inition iA                      | -    |
| Ay señora! don Rodrigo               | •    |
| constodos ellos embiste,             |      |
| y le han de matar : ; ay tristel : 2 |      |
| Dentro doña Matia.                   | _    |
| Esposola ( )                         |      |
| Denora don Rodnigo, additi           | 75   |
| En vaño télsigo:                     | "THE |
| mas maribe por mi honot mono? \$     | Var. |
| Don Kootten                          |      |
| Piradlessogné ou detendision ou Q    |      |
| Dentro don Tello.                    |      |
| Dejadle, no le matels.               |      |
|                                      |      |

Jake Kang secondo las especiales de vistas enion

Don Rodrigo.

Ese es mas fiero rigor;

¿ por qué me dejais la vida,

si el alma me habeis quitado?

Inés.

Sin las armas le han dejado, y sin haber quien lo impida se la llevan.

Dona Leonor.

Que mi brio para vengar no sea bueno un agravio, que aunque ageno resulta en desprecio mio!

Al Rey iran mis enojos;

y si fusticia no alcanza, apelurela la venganza del veneno de mis ojos:

yen, lavs.

Señora, espera, que aquí viene don Rodrigo.

Doña Leonor.

Sin vengarle, ser testigo de su dolor, no quisiera.

ESCENA V.

Dighas y dan Rodrigo.

Don Rodrigo.
¿ Dónde se esconden los rayos
de vuestra justicia , cielos ;
si el dolor de mi deshonra
no halla la venganza en ellos ?
De las la mas que respiro ,
pues no me glirida el incencio ; "

ó tengo el pecho-de bronce. ó me han quitado el aliento. Doña Leonor. ¿ A dónde vais, don Rodrigo? Don Rodrigo. Ay de mí! que no lo siento, . : pues vivo, hermosa Leonor. que esta es traicion de don Tello, porque el coche en que á mi esposa los alevosos metieron. era suyo, y sus criados los cómplices de su yerro... Claro es, que otros no serian, que no hubiera atrevimiento, in que en su Quinta lo emprendieran, cuando al Rey menos respeto: ... tienen en toda esta tierra na int que á este tirano soberbio, a pro-Al desaire de mi afrenta, el de quitarme el acero añadieron atrevidos, para que clamando al cielo, .incapaz de mi venganza, ..., llore imposible el remedio, Tristes campos de Alcalá. abrid vuestro oscuro centro, para dar sepulcro á un vivo, que sin honor esta muerto. Piadosas aguas de Nares. llevadme en llanto deshecho: :: 

 y mas cuando en mi desdicha tienen tus males consuelo; no hay sentimiento mas noble, que procurar el remedio.

Don Rodgigo.

Bien dices, Leonor, bien dices; a Madrid el Rey don Pedro pasa de Guadalajava, donde está ahora asistiendo: solo hay este tribunal para el pader de don Tello; bañará sus reales plantas, mi llanto; y pues justiciero se llama, contra la voz, que cruel le hace, y sangriento, de un agravio tan violento.

de un agravio tan violento.

Doña Leonor.

Y yo te he de acompañar.

porque agrave á un mismo tiempo con mi queja su delito.

Don Rodrigo.

Pues si hemos de ir, no tardemos.

Tambien yo ire con vosotros, que á este lobo carnicero vosotros dareis la queja de la pierna, yo del hueso, que dau mar anadidura.

El Conde dentro.

Por acá al llano.

Dona Leonor

cental turia, que su si mismo

#### ESCENA V

# Dichos, el Conde de Trastamara y Mendosa;

Conde.

Mendoza, el Rey nos alcanza, y si en sus manos me veo, no está segura mi vida: los caballos se rindieron; de la espespra del valle nos valgamos; encubicatos pasaremos aquí el dia.

Mendoza.

Ese solo es el remedio.

Conde.

Vamos, Mendoza: ay hermano! ay ingrato Rey don Pedno! ¿ por qué á tu sangre persigues? Mendoza.

Vamos, señor.

Conde.

Vamos preste.

## ESCENA VII.

Dichos menos el Conde y Mendoza.

Doña Leonor. ¿Qué será esto, don Rodrigo? Don Rudrigo. Siguiendo estos caballeros "" viene por aquel camino etro , d'Caballo corriendo . con tal furia, que en si mismo tropezé.

Dentra et Rey.
j Válgame el cielo!
Don Rodrigo
Ir á socorrerle es fuerza:

LF & SOCOFFEFIE ES TUEFZA

ESCENA VIII.

Dichos y el Rey.

Rey

Ya sobra el socorro vuestro, pues queda muerto, y yo libre. ¡Qué le estorve á mi deseo ap. la fortuna la venganza, cuando con razon me ofendo de tan aleves hermanos!

Ya Enrique de mi despecho se libró, pues el caballo tras el rebento corriendo.

Don Rodrigo. ¿Os habeis hecho algun daño? Reparaus.

Rcj.

No, caballero.

¿Qué sitio es este?

Don Rodrigo.

Es el campe

de Alcalá.

non Ref

¿ Estará muy lejos?

Don Rodrige.

Media legua:

Y esta aninta

Lie quista Kangunta .

Dog Rodriga.

Es de don Tello,

el Rico-hombre de Alcalá, que por su poder soberbio no le podeis ignorar.

Rey.

¿ Por su poder?

Don Rodrigo

¿ A qué es menos

el del Rey?

Rey.

¿ Menos que el suyo?

Don Rodrigo.

Segun le temen, es cierto.

Rey.

Nunca lo he oido decir.

Don' Rodrigo.

No sereis vos de este reino.

Rey.

Si soy; mas los que asistimos; al Rey, y siempre le vemos, otro poder ignoramos.

Don Rodrigo.

¿Luego vos le asisis? ¡Cielos, ! a si dais luz a mi venganza!

Rey.

Y por venirle siguiendo, que á Madrid pasa esta noche, le apresuré tan violento, que rebenté ele caballo: mas segun le alabais, creo, nil inque sois vos criado suyo.

No soy sino quien intento "
vengarme de sus agravios,
y otro tribunal no tengo,

sino el del Rey, y si vos le asistís, y es tan adentro; que me hagais ser escuchado, os deberé mi remedio.

Rcy.

· ¿Y estas señoras, quién son?

Doña Leonor.

Quien de este tirano dueño lloran tambien las injurias.

Inės.

Y yo, señor, punto menos, las lloro de su lacayo, con que son mas duraderos mis agravios.

> Rey. ¿Pues por qué? Inés

Porque yo en paja los tengo.

Regi

¿Y no hay para ellos castigo?

Doño Leonor.

Solo podrá darle el cielo, que el Rey no será bastante.

Rey.

¡Que viviendo el Rey don Pedro, esto se diga en Castilla! Mucho ignoro de mis reinos. ¡Pues por que no podrá el Rey?

Inės.

Porque es cruel, y sangriento, y no nos hará justicia; que antes se holgará al saberlo, de ver que haya quien le imite.

... Rey.

Esa es voz del vulgo siego,

que con lo cruel confunes; el nombre de justiciero, porque (l solo poner supo á la justicia respeto; y porque lo conozcais; yo os baré escuchar de el mesmo; y sabreis si hace justicia;

Doña Leonor.

La vida, y el alma os debo, si eso haceis.

Rey. ¿Pues cómo ha sido

vuestro agravio?

Doña Leonor.

Eso reservo

para el oido del Rey.

Rey.

Yo le asisto tan adentro, y tanto lia de mi la corona y el gobierno, que en decirmelo, podeis pensar, que hablais con él mesmo.

Pues si esefavor nos dais, generoso caballero, doña Leonor de Guevara soy yo, cuyos padres muertos quede en Alcalá al abrigo de un copioso heredamiento, que en este lugar fundaron mis ricos nobles abuelos.

Sola, hermosa, moza, y rica juya véreis los casamientos, que unidos me ofrecerian la codicia y el desea.

Mas siendo mirada un uia del tirano de don Tello. le ocasionó mi hermosura á seguir mi galanteo. Quedé yo sin eleccion, pues por temor, ó respeto. cuantos mi amor pretendian olvidaron el empeño. De él solamente asistida escuchaba sus afectos, bien que horrorosa al principio, me hizo el trato lisongero. Porfió en decirme amores, finezas, y rendimientos, con que me venció. Ah si entonces advertir supiera el pecho, que era el rendimiento falso; que en este injusto trofeo selo se riude el amor, por lograr el vencimiento! En fin, con tantas porfias, persuadida del egemplo de otras, que hicieron lo mismo, me resolví á un desacierto. Ah ciego engaño, que todos, para cometer un yerro, vén los que erraron, y olvidan á los que se arrepintieron! Mano, y palabra de espuso me dió, y con ella..... No puedo pasar de aqui con la voz; mas bien podeis entenderlo, que no se puede dudar cual sería mi suceso, pues de vergüenza le esplico

con la frase del silencio: El hielo de mi desden desde aquí se trocó en fuego: precipitéme à quererle: (no sé si lo hizo el afecto, ó el trato, ó la obligacion, ó el mirarle como á dueño: ó si de esto no fue nada. sin duda fue lo mas cierto. que para estar mas galan le adornó mi mismo esceso con la joya de mi honor. que mi error puso en su pecho ). La llama que en mí crecia. en su amor iba muriendo: sin duda hay en el amor cantidad fija de fuego, y cuando esta se reparte con igualdad en dos pechos. ni uno, ni otro quiere mucho: y si se aviva uno de ellos, lo que uno crece, otro mengua; y aquella parte de incendio, que vá creciendo en el uno. falta al otro: con que es cierto, que tiene coto esta llama. que le debe de supuesto, que nunca se ven iguales dos ardores con estremo. De este natural discurso fue nuestro amor vivo egemplo, porque creció tanto el mio. que el suvo se volvió en yelo. Iba sin gusto á la mesa, tarde, y con cansancio al lecho,

de la falta del cariño era la disculpa el sueño. Siempre costaba un disgusto hablar en el casamiento; yo le alhagaba, rendida le acariciaba; él severo daba un desaire á un cariño . por no irritarse á un despecho. ¡ Qué cordura es menester '... para conservar sin riesgo á quien no ama, cuando tiene tan cerca de si el desprecio! porque hay muy poco en los hombres de lo tibio á lo grosero. Bien se vió en él, pues llegando la ocasion de baberme hecho hoy madrina de una boda, que apadrinaba don Tello, . grosero, ingrato, y tirano me desengaño diciendo. que no habia de casarse conmigo; y al mismo tiempo. viniendo ya don Rodrigo, que es aquese caballero. con su esposa al desposorio, sin Dios, sin ley, sin respeto.....

Don Rodrigo

Ese agravio á mi me toca,
mas no sé si tendré aliento
para decir, que tyrano,
me robó mi esposa; Cielos,
como á tan grande maldad
sordo está el castigo vuestro!
En fin, señor, con mi esposa
me quitaron el acero,

y sin poder apelar
de esta traycion, sino al cielo,
del modo que nos hallais
nos dejó el bárbaro fiero,
sin vida, sin ser, sin honra,
donde á vuestras plantas puestos,
solicitamos que al Rey,
pues sois tan suyo, lleguemos
donde escuche nuestro agravio,
aunque venganza no espero.

Rey.

¡ Que haya esta gente en Castilla, / ap. y no me dén cuenta de ello! ¡ y que me llamen cruel, por castigar sus escesos! ¿ No hay justicia en Alcalá?

Inés.

¿ Pues ahora dudais eso? es lugar estudiantino, y si alguno hace un mal hecho, en partiéndose á Alcalá, es lo mismo que á un Convento.

Rey.

¿ Su Corregidor, ó Alcalde, por un delito tan feo, no irá á prender á ese hombre?

Inés

Bien que si alfá el prendimiento fuers de Gethsemaní, en chusma de Fariseos, los biciera todos Malcos, aunque nunca fuese Pedro.

Rey.

¿Cielos, qué hombrecillo es este?

A ir á verle estoy resuctto.

.

¿Señora, estais en su casa?

Doña Leonor.

Yo no sé si hallaré abierto . cuando le vaya á buscar.

Rey.

Pues allá estad, que yo quiero pasar por allá esta tarde, para ver si con él puedo, que os vuelva á vos vuestra esposa, y vos logreis el deseo.

Don Rodrigo.
Yo solo he de hablar al Rey.

Rey.

Pues id à Madrid, que luego ; yo haré que el Rey os de audiencia.

Don Rodrigo.
Pues la palabra os aceto.

## ESCENA IX.

Dichos , don Gutierre y criados.

Don Gutierre ..

Pero aquí está. ¿ Gran señor?

Rey.

Calla, Gutierre, que intento no ser aquí conocido, 1Vá el Rey delante?

Gulierre.

El viento

desmintiendo en un caballo,

Rey.

Pues á seguirle pasemos.

Dana Leonor.
En vos, senor, voy fiada,

Rey.

Vereis lo que hará mi ruego. ¿ Qué Rico hombrecillo es este, que teme tanto este pueblo? Vamos, Gutierre, por verle me vá matando el deseo.

ap.

#### ESCENA X.

SALA EN CASA DE DON TELLO.

Don Tello, doña Maria, Peregil y músicos.

Músicos.

A mejorar su fortuna la bella Amarilis viene, dando á Tirso los aplausos, que Riselo no merece.

Doña Maria.

Pues sino está aquí mi esposo, yo supliré su presencia, y con desden rigoroso resistiré la violencia de un tyrano poderoso.

Don Tello.

¿ Qué es lo que dices, muger? Siendo tuyo ese favor, ¿ qué resistencia has de bacer? ¿ A tí no te está mejor lo que es mejorar de ser? ¿ A hacerte yo esposa mia te resistes? ¿ pues qué habrá desde el que suya te hacia, hasta don Tello García, el Rico-hombre de Alcalá? ¿ Dueño de cuanto poseo \

no te viene á hacer mi amor? que cuando ese campo veo diez leguas al rededor, por nada ageno paseo. No miras cumbres, y llanos, que en sembrados diferentes. para enriquecerme ufanos, me crece el oro en los granos la plata de sus corrientes? Del sol contra los rigores, que sale flechando ardores, no miras montes, y prados 👾 : por el Estío nevados de mis ganados menores? Que juzgan, segun violentos bajan la tarde sedientos al valle, donde agua tienen, que en mariposas se vienen. abajo los elementos. Villas, Lugares, Castillos tengo tantos, que al mandarlos, me embarazo con oirlos, que el número, al referirlos, basta para avasallarlos. Y estas grandezas no dadas por merced de ningun Rey, sino con sangre ganadas, en aumento de la ley, de los moros á lanzadas. - La renta de esta riqueza. con que yo nada codicio en mi pródiga largueza, sobra para mi grandeza, y basta á mi desperdicio. Y aunque tanta maravilla

٩

mi poder, mi sangre pasa á mas triunfos que en Castilla vió Ricos-hombres mi casa antes que reyes su silla. Tu ignorancia esto desprecia; mira si con causa poca, la razon, que es quien lo aprecia, te llama al dejarlo, necia, y al no procurarlo, loca.

Doña Maria.

Todo ese poder, señor, que junto babeis referido, es en mi aprecio menor, que el halago del marido, á quien tengo justo amor.

Don Tetto.

¿A un pobre hidalguillo metes en estimacion?

Peregil.

Es dada

á querer estos pañetes; no habia de ser honrada muger que quiere á pobretes.

Don Tello.

Todo mi amor lo atropella.

Doña Murie.

Que no he de casarme digo.

Peregil.

¿Pues qué importa en su querella, que no se case contigo, si tu te casas con ella?

Don Tello.

Dices bien: cantad en tanto que me despeso.

Doña Maria.
¡Ay de mi!

· Peregil.

Cantad, al son de su llanto, que bien merece que aqui le dén todos con un canto.

Música.

🖪 mejorar tu fortuna , &e.:

#### ESCENA XI.

Dichos, un Criado y despues el Rey.

Criado.

Señor, á vuestros umbrales un caballero se apea, que dice, que viene á veros.

. Don Tello.

Entre muy en hora buena, que á nadie que viene á verme tengo cerradas mis puertas; y mas hoy, que en este gusto quiero, que todos me vean. Sillas á mí y á mi esposa; sentaos, que asi recibiera al mismo Rey.

Criado.

Ya está dentro

Buen talle.

Don Tello.

Buena presencia.

Doña Maria.

Que yo calle aqui es forzoso, por na irritar su violencia.

Rey.

Sentado se está el grosero,

OP

sin saber quien es el que entra: estoy por echarle á coces á rodar; pero aqui es fuerza disimular, y encubrirme, porque su castigo sea para despues escarmiento de otras tiranas cabezas.

Deme su mano Vusia.

Don Tello.

Cubrase, hidalgo.

Rcy.

Eso es fuerza, que no hablo yo descubierto con quien sentado me llega á recibir.

Don Tello.

Taburete.

Rey.

¿ Eso mas?

Peregil.

Y eso agradezea, que mi amo no dá asiento, ni aun á genoveses. (1)

Rey.

Venga.

Don Tello.

Dos sillas tengo, la una ocupa mi esposa bella, la otra yo; mas no os odmire, que Ricos-hombres, apenas, dán silla al Rey en sus casas.

Rey.

Ya lo veo que es grandeza,

<sup>(1)</sup> Saca un taburete, y sientase el Rey.

y asi elijo le que es mio.

Don Tello.

Aunque su buena presencia quien es nos dice ¿ en qué altura de hidalgo se halla?

Rey.

Aguilera

de la Montaña.

Don Tello.

Escuderos ·

son de mi casa: ¿y qué intenta?

Rcy.

Al Rey sigo por un pleito.

Don T llo.

¿Habiéndo espadas, quien deja gastar su hacienda en procesos?

Rey.

La ley es bien que obedezca: ya el Rey en Madrid está.

Don Tello.

Con doña Maria su prenda nos vendrá á dar buen egemplo.

Rey.

Ya es su esposa, y nuestra Reina; y al que no hablare en sus partes con decoro y con decencia, con mi espada... Levantase.

Don Tello.

Bueno está:

brio el hidalguejo muestra. Mucho quiere al Rey.

Rey

Si quiere: '''

Don Tello.

Siéntese el buen Aguilera:

2 que está ya en Madrid el Rey? Sientasa

Rey. .

Si vueseñoría le espera, ya puede pasar á verle.

Don Tello.

Cuando el Rey valerse quiera de mi para alguna cosa. vendrá á verme, v hacer venta en micasa, donde yo á los Reyes, que aquí llegan como á parientes regalo, y hospedo; y aun se me acuerda, que á don Alonso su padre hospedó esta cuadra mesma mas de una vez, cuyas glorias.... Ah que Rey Alonso era! mas hoy su hijo las infama.

Rey.

Tengase usía y advierta, que habla del Rey don Pedro, que es su Rey; y aunque no fuera su Rey, es tan mal sufrido, que le cortára la lengua, á saber como habla de él.

Lecantass

Criados.

Don Tello. ¿ Qué intentas ? Peregil.

Peregil.

Matarle.

Rey.

Mi Rey defiendo: contradigalo quien quiera.

Peregil.

Escuderos.

Don Tello.

No los llames .

loco, necio: ¿ en mi presencia hablas tú? Si dar castigo á su osadía quisiera, ¿ no bastára yo?

Rey.

No sé.

Don Tello.

Ea, que la intencion es buena, y el buen zelo de su Rey le disculpa : no le ofendan. Sosegaos.

Rey.

Soy buen vasallo.

vive Dios.

Don Tello. Sin jurar.

Rey:

Sea.

Don Tello.

Mncho quiere al Rey.

Rey.

Es ley.

Don Tello.

Siéntese el buen Aguilera.

Rey.

Perdonadme, que esta ha sido locura de la nobleza de vasallo.

Don Tello.

Yo lo soy

tambien del Rey, y se precia de leal, mas que ninguna, mi sangre; diganlo empresas de mis ilustres abuelos; y por esta razon mesma me ha parecido gloriosa aqui la osadía vuestra. Dadme esa mano.

Rey.

Los nobles deben hablar con decencia de los Reyes, porque son las deidades de la tierra, y en ella los pone Dios, y sa imagen representa tanto el bueno, como el malo : pues como á él se reserva su soberano secreto. nos le da su providencia, malo cuando nos castiga, y bueno cuando nos premia. Pero dejando esto aparte, la gloriosa fama vuestra, pasando por vuestra casa, me dió deseo de verla; y en lo que el lugar os ama ha quedado satisfecha la opinion que yo traía, Don Tello.

Todo Alcalá me venera con mucho amor.

Rey.

Y en él dicen

que menos al Rey respetan.

Don Tello.

Por acá, hidalgo, conocen por sello ó firma á su Alteza, y es con mi consentimiento alguna vez que obedezcan su firma.

Rey.

¿ Válgame Dios! ap.
¿ vióse tan gran desvergüenza?
Si á puntapies no le mato;
es porque mas logro tenga
el blason de justícièro;
que si no, aquí yo le hiciera
ver quién soy.

Dentro doña Lconor.

Dejadme entrar:

Criado.

No hay lugar.

Doña Leonor.

Aunque no quieran

he de entrar.

Don Tello.

¿ Qué ruido es ese ?

¿ quién entra?

¿quién es quien viene?

#### ESCENA XII.

Dichos, doña Leonor é Inés.

Dona Leonor.

Quien viene á cobrar su honor , aunque le negueis la deuda.

Peregil.

Venga el papel, y veamos si está cumplida la letra.

Don Tello.

¿Pues adonde está mi esposa hay quién así á entrar se atreva?

Rey.

Si puede entrar quien pretende; que quien lo ha de ser, lo sea.

Dona Leonor.

Caballero, este tirano
es quien me robó la prenda
mejor del alma, y ahora
lo que prometió me niega,
faltando á Dios, y á la ley,
é infamando mi nobleza,
y quitando á otro su esposa.

Don Tello.

¿ Pues decidme, quién lo niega? ¿ Qué quereis?

Doña Leonor.

Que no os caseis.

Doña Maria.

No os toca esa diligencia á vos, Leonor, sino á mi, que aunque mil muertes me diera, no me casaría con él.

Don Tello.

Vive Dios, ingrata, necia, que aunque el mismo Rey lo mande, lo has de ser; y ya que aprecias, mas que à mí un pobre hidalguillo, á pedazos mi violencia te le ha de sacar del alma.

Peregil.

Y habrá, como sacamuelas, saca hidalgos.

Rey.

Qué esta injuria api

escuche yo, y la consienta!
mas llegará su castigo.

Don Tello.

Yo trage una pasion ciega, que fue solamente antojo de esa muger, y logréla; porque ella lo permitió, presumiendo loca, y necia, que habia de ser su esposo: dóile de toda mi hacienda lo que quisiere, y porfia que me he de casar con ella.

Rer.

¿ Pues, señora, si don Tello anda con tanta largueza con vos, qué mas le pedis? Doña Leonor:

¿Inés, no ha estado muy buena la intercesion?

Ines.

Todo es miedo.

Doña Leonor.
Paes teniendo al Rey tan cerca 4
4 su tribunal apelo;

Doña Maria.

No será eso menester donde está mi resistencia.

que su tiranía suspenda.

Don Tello.

Echad de aquí á esas mugeres.

Doña Leonor.

Buen padrino trae mi pena,

Don Tello.

Siempre en los reyes se teme mas que la espada, la Alteza.

Rey.

Pues de don Pedro se dice,

que es bizarro.

Don Tello.

Eso se cuenta

por haber muerto un cantor, y un clérigo.

Rey.

Aunque asi sea,

todos son hombres.

Don Tello.

No todes

son Ricos-hombres

Rey.

Suspensa

dejo mi venganza ahora, para que castigo sea.

Dona Leonor. ...

Vén, Ines, vamos al Reyestat :

#### ESCENA XIII.

Dichos menos doña Leonor e Ines.

Don Tello.

Andad muy en hora buena; retiraos todos adentro, y mis bodas se suspendan, que hoy es todo azar, y enojos.

Doña Maria.

Cielos, en tanta violencia, pues otro amparo no tengo, valgame la piedad vuestra.

Peregil.

¿Ea, qué aguardais aqui?

Don Tello.

Hidalgo, si hacer desea noche en Alcalá, en mi casa

pase.

ne quedată, mas adviertaj:

¿Qp629i.

Que á nadie doy mi mesa.

Rey.

Dios guarde á Vueseñoría, que yo aceptára sin ella el favor, á no pasar á Madrid algo de priesa.

Don Tello.

Pues á Dios.

Rey.

Guardeos el Cielo.

Don Tello.

Véngame à ver cuando vuelva, que me ha parecide, cierto, buen hombre el buen Aguilera.

Peregil.

Véngame á mí á ver tambien, que yo le tendré á la vuelta de Alcalá, al pasar el rio...

Rey.

¿Qué tendrás?

Peregil.

La barca puesta.

Rey.

Dios os guarde.

Peregil.

No acompañe,

quedese el buen Aguilera.

guilera. oase.

Rey

¡Cielos, que esto háya en Castilla, y haya tenido paciencia

\*

para no matarlo á coces!

Mas mi magestad me deba
este noble sufrimiento,
que yó haré que en su cabeia
los que me llaman cruel,
por justiciero me tengan.

A service of the control of the contro

Same Assert

The control of the service of the control of the co

The second secon

4.5

# ACTO SEGUNDO.

## ESCENA PRIMERA

SALON DE PALACIO.

Et Rey y don Gutierre.

Don Gutierre.

Esto Toledo ha pedido.

Rey ...

Mi hermano Enrique, se ampera de Toledo?

Don Gutierra

A Trastamara;
pasaha, y le ha detenido.
la Ciudad, creyendo en yano,
fiada de glorias tantas,
que poniéndose á tus plantas
vuelva á tu gracia tu hermano.
Esta es au carta.

Rey

No puedo templar con él mi pasion:
no es mala la intercesion,
que estimo mucho á Toledo.

Don Gutierre.

Esta es del conde tu hermano,

Rey.

Guardadla para despues:

poderoso afecto es

la ira de un pecho humano.

De tres hermanos estoy

enojado, y ofendido,

cuando miro lo que soy.

Mis relicos alborotados
hoy por su causa se ven,
yo hare que quietos esten
cuando queden arrancados,
porque tumulto no haya,
de Geromena, Fadrique,
y de Astorga, don Enrique,
y don Tello, de Vizcaya.
¡A Alcalá se despachó?

Don Gutierre.

Ya viene Tello García.

Rcy.

¡Que este hombre en mi reino habia, y no lo supiese yó!
Mas como vivo en Sevilla ; ¡
de quien Alcalá está lejos, ; !
vé solo el Sol en reflejos
esta parte de Castilla.

Don Gutierre.

Dicen, que es hombre valiente.

Rey.

Yo lo he oido, y cuando veo, que él lo publica, lo creo muy dificultosamente.

Don Gutierre.

Diez hombres juntos escucho a que hiryen de solo su espada.

Rey.

Si son picaros, no es nada, y si son hombres, es mucho; porque si tienen alientos, redir con dos es blason; y cuando picaros son, lo mismo es diez, que doscientos. Mirad quien espera audienciatur Don Gutterre.

#### ESCENA II.

Dichos, un Soldado y un Contador.

Soldado.

Yo, señor, soy capitan, ton con veinte años de esperiencia; que en la guenra com el moro la hambre, ytsed me han enseñado, que hallar no puede el soldádo: la piedra de hacer el oro; .... pues deseando tener con que pasar, como bonrado, aunque mi sangre he sembrado. no he cogido que comer ; . . . . . . y siempre con las divisas de que cubierta me ballas de f. f. he renido mas batallas, que me he mudado camisas. ... Algun modo de vivir por tantos servicios pido. que el que yo hasta aquí he tenido, es el modo de morir.

Rey.

Con cuidado quedo. Soldado.

Desido, ó mai despachado, pues cuanto yo he peleado, es porque vivas sin el; y es de entrambos molestado;

enando vengo I pretender; irme yo sin que comer, y quedar vos con cuidado. Rey.

Bien está.

Contador.

Yo soy, señor,
de vuestra alteza premiado,
hijo de Andres de Alvarado,
que fue vuestro contador;
y porque os sirvió tan bien,
vuestra piadosa atención
me dió la Administración
de Alcabalas de Jaen;
y para cuatro años van,
que á este oficio asisto atento.

Rey
No estareis vos tan hambriento
como el pobre Capitan.

Contador.

La de Murcia vacó ayer, y por mi servicio pido me mejoreis de partido.

Rey.

¿Y es servicio enriquecer?

Contador.

¿Pues no os sirve mi cuidado?

No es sino pedir de vicio, pues me alegais por servicio lo que por premio os he dado. Si justa merced fué aquella, y la estais gozando ya, servirla bien, servirá de conservaros en ella. No llameis á la desdicha, y vuestro oficio gozad, que, tener comodidad no es menester, sino dicha. A ese Capitan le den aquesa administracion.

Soldado.

Señor, es mucha razon.

Contador.

Miradlo, señor, mas bien; que no tendrá suficiencia quien esto no ha egercitado.

Rey.

Para estar acomodado cualquiera tiene esperiencia; de ayuda de costa os den doscientos escudos luego.

Soldado:

Logres tu reino en sosiego la edad de Matusalén; y pues hoy tal dicha gano, sea cabal el interés, dándome, señor, los ples.

Rey.

No os daré sino la mano. Dale la mano. Soldado.

Quedo, señor, que me muero: soltad, vive Dios, ú osado.....

Rey.

Así quiero yo el soldado.

Soldado.

Y así yo los Reyes quiero.

### ESCENA II.

El Rey, don Gutierre y don Rodrigo.

Don Rodrigo.

Rey.

No os turbeis

alzad, decid; ¿ qué quereis?

Reverencia es el temor; pero ya habiéndoos mirado, pues de mi queja noticia teneis, con pedir justicia,

quedais, señor, informado.

Que digais la queja, es ley.

Don Rodrigo.

Ya que la sabeis infiero.

La oí como pasagero, y la ignoro como Rey.

Don Rodrigo.

Pues señor, Tello García, el Rico-hombre de Alcalá, aquel á quien nombre dà del poder la tiranía, á mi esposa me robó del modo que ya supisteis.

Rey.

Si vos se lo consentisteis, tambien lo consiento yo.

Don Rodrigo.

Quitóme la espada, y ciego

me atajó accion tan honrada.

Rey

¿Y os quitó tambien la espada, que pudisteis tomar luego?

. Don Rodrigo.

Yo de su poder no puedo, señor, mi agravio vengar.

Beyr .

¿ Luego se viene á quejar no la injuria, sino el miedo?

Don Rodrigo.

Esto, señor, no es temer, sino el poder de su nombre.

Rey.

¿Y cuando está solo ese hombre, riñe con él el poder?

.. Don Rodrigo.

¿ Pues cuando justicia os pido, que riña con él mandais?

Rey.

Yo no quiero que riñaís, sino que hubierais renido.

Don Rodrigo.

No quise, aunque fuera ayrosa la accion, darla esa malicia.

Rey.

No vá contra la justicia el que defiende á su esposa; y habiéndolo ya intentado, de no haberlo conseguido quedabais mas ofendido, mas venials mas honrado; que yo atento á la razon, podré mandarle volver á ese hombre vuestra muger,

pero no á vos la opinion, Don Rodrigo.

Pues cobrarála mi pecho.

Rey.
Ya os costará mi castigo,
si lo haceis, que ahora os digo,
que no estuviera mal hecho:
andad, que su sinrazon
castigaré,

Don Rodrigo.
¿Y no podré,
pues sin ella quedaré,
cobrar yo antes mi opinion ?
Rey.

. Si , y no.

Don Rodrigo.

¿ Pues cual haré yo
entre un si, y un no, que oi?

Rey.

Don Pedro dice, que sí, y el Rey os dice, que no.

Don Rodrigo.

Pues ya que en mi honor infiero 
tal mancha, lavarla es ley,
que aunque me amenaza Rey,
me aconseja caballero.

## ESCENA IV.

El Rey, don Gutierre, doña Leonor e Ines.

Doña Leonor.
Si de la justicia el celo
al Rey, Iués, no le mueve,
no hay á culpa tan aleve
mas tribunal que el del cielo.

Don Gutierre.

Mirad, que el Rey os esperas

Doña Leonor

Ya yo llego...; Mas ay Dios! ¿ este es el Rey?

Rey.

¿ Quién sois vos f

Doña Leonor.

Habiendoos visto, quisiera, que vuestra piedad atenta me escusase, gran señor, la vergüenza, y el dolor de referiros mi afrenta; que sin decir mi bajeza, no puedo á Tello Garcia culpar, pues su tyranía comienza de mi flaqueza.

Rey.

Basta, ya tengo noticia de donde su error comienza è no os ha de costar vergienza el que yo os haga justicia.

Doña Leonor.

Pues señor, ya que sabeis su delito, y mi desdicha, pues á no ser él ingrato, no fuera culpa la mia; ya que sé que sois testigo de sus soberbias esquivas, pues se atrevió su desprecio á vuestra persona misma, supondré en mi propia queja la ofensa vuestra, y la mia, que aunque á vos no llega el daño con que yo soy ofendida,

la circunstancia se llega. de los humildes vasallos. desprécia un vuestra justicia el poder que los amparas: 20 1 y el brazo que los castiga. T para que mas os mueva las iras que os justifica, que aunque en Dina las supomentos ; cuando som instas las icas / sur sabed, señor a que, á esas plantas me traen las lágrimas mias v el llorando mas en mi afrentam ... infamias que diraniado de nic son de su casai despedida .... , windin con las injurias que visteis gumm. cuando á pedir vengativa justicia de tanto agravio. mi justo epojo camina. Y estando para Madrid previniendo mi familia. al coche con sus criados llegó don Tello García, y maltratando los mios, ...... hasta mi persona' misma padeció el desprecio infame . . .. de sus manos atrevidas : desjarretaron, las mulas, y el coche hicieron astillas, diciendo: "Si hay Rey que pueda castigar mis demasías, entre las otras, de aquesta. nvenganza tambien, le pidan.? Yo de su furor huyendo,

no basqué prevencion digna, que no siendo la decente posible, halle la precisa. Sin decoro, señor, vengo, que no dejó mi desdicha. en mi bonor, ni en mi respeto parte que no esté ofendida. Defendedme, gran seftor, de quien no solo me quita el honor, pero tambien la que a me tiraniza. Porque mi dolor os busca , para quejarme, se irrita, y me dobla las afrentas, porque lloro mi desdicha. Quitarle al dolor la queja es la postrer tiranía. que al golpe, sellor, que hieré quien el sonido le quita de este agravio la venganza, á vos, señor, os obliga, que vos sois el agraviado. aunque yo soy la ofendida. A quien de satisfacerse no es capaz, si bien se mira. el ag.avio no le ultraja; aunque la ofensa le oprima. En tanto la injuria afrenta, en cuanto en quien la reciba hay respeto que se pierde, y riesgo que no se mira. Por esto al que está sin armas no le afrenta, aunque le irrita i la injuria, porque le falta! el brazo que la resista.

Luego si en mí no hay poder para resistir sus iras, no es mi pecho á quien agravian. aunque es él á quien lastiman, sino el vuestro, porque siendo... quien al humilde apadrina, y cuando en vos su defensa es obligacion precisa, el que al inferior ultraja. pierde con su tiranía. á vuestro amparo el respeto. y el temor á la justicia; que es en vuestra Regia mana la rienda con que caminan con freno los poderosos, y los humildes con guia. No se desboque, señor, su soberbia á su malicia, pues vuestro imperio asegura, que su furor le reprima. Y no os fieis del decoro de vuestra soberanía, que quien no os teme, señor a os amaga, aunque no os tira. Y cuando el caballo corre desbocado, no peligra solamente el que atropella, sino el que lleva en la silla. Cayga esta soberbia planta, que va crece tan altiva, que subiendo como trono, ya como nube os eclipsa. Y si como buen cultor, no está tan endurecida, que podais cortar las ramas

de su soberbia, y se humilla de suerte que no haga sombrà á las sores que marchita, porque la luz les usurpe. dejándole las precisas: cortad las ramas ociosas; y sin ser estorbo viva, porque se enlace con el la vedra que se le arrima. Pero por mi honor os pido; que templeis la medicina, sin usar de la violenta. hasta probar la benigna. Córtese el brazo, señor, si todo el cuerpo peligra, mas no quede manco, y feo, si á su sanidad no implica: porque cuando à vuestras plantas mis lágrimas solicitan de mi dolor el remedio, de mi decoro la vida. la salud de mi dolencia. y el descanso á mis fatigas. Rey, Padre, y médico os halle. y curando mi desdicha. dando remedio á mi afrenta. y amparando mi justicia. por vuestro honor mismo sea regalo la medicina.

Rey.

Tan justo enojo provoca en mi pecho esta noticia, que me he menester yo todo para refrenar mis iras. Mas yo daré en su castigo circunstancias tan medidas á su tirana altivez, que su soberbia se rinda. Ya yo estoy bien informado, y espero á Tello García; esperadle vos tambien, que pues venis á pedirla, hoy, antes que de palacio salgais, os haré justicia.

#### ESCENA V.

#### Doña Leonor e Inés.

Inés.

¡ Qué severidad, señora! ¿ Si hace nuestra fantasía la Magestad en los Reyes; porqué cuando allá en la Villa le vimos, me pareció tan hombre, que yo podia determinarme á tentarle, y acá es una estatua viva, que yo pensé al escucharle, que hablaba de la otra vida?

Doña Leonor.
Tanto el oficio de Rey
á la persona autoriza,
que se vé como Deidad
al que como Rey se mira.
¡Mas ay, Inés! ¿No es don Tello
el que viene?

Ines

Y su familia, que es mas que la de Noé; mas yo pienso que es la misma,

porque es todo cuanto hace efecto de lo que brindan,

# ESCENA VI.

Dichas, don Tello, Peregil, don Gutierre, y ac

Don Gutierre.

Desde aquí habeis de entrar sole.

Un Rico-hombre de Castilla, para entrar á hablar al Rey, con sus deudos se autoriza: todos han de entrar comigo, que esto es preeminencia mia; y caso que no lo fuera, basta el ser de mi familia, que vienen aquí Escuderos de nobleza tan antigua, que al Rey no le deben nada. Peregil.

Y el Rey es quien deberia, si se ajustase la cuenta; que aquí está una pobre hormiga, que tuvo un padre tan noble, que estuvo toda su vida vertiendo sangre por él. Don Gutierre.

Muy gran soldado sería. Peregil.

No fue sino quien mataba las aves de su cocina.

Don Tello.

Entren todos.

Don Gutierre.

No entre nadie; cerrar esa puerta aprisa: aquí ha de salir el Rey, espere Vueseñoría.

#### ESCENA VII.

Don Tello y Peregil.

Don Tello.

¿ Qué es que espere? ¿ yo esperar? ¿ Pues el Rey, de mi venida no estaba ya prevenido? ¿ Cuando que venga me avisa, con tal desprecio me trata? ¿ Cuando á la persona misma del conde de Trastamara su hermano, es igual la mia en el asiento, y el trato, yo esperar?

Peregil.

Si bien lo miras

todo es llamarte judio.

Don Tello.

Volverse á Alcalá imagina, sin hablarle, mi despecho.

Peregil.

Déjalo para otro dia, que ahora no querrá la Guarda.

Don Tello.

¿ Que Guarda?

Peregit.

¿Qué? La Amarilla,

que tiemblo de ella.

#### Don Tello.

Por que?

Peregil.

Yo la tengo antipatía, porque es del color del miedo. Don Tello.

Que á mi me cierren!

Peregil.

Malicia

es cogerte en ratonera, y imagino......

Don Tello.

¿Qué imaginas?

Peregil.

Que han de soltarnos al gato.

Don Tello.

¿ Mas quién es?

Peregil.

Santa Lucía!

vive Dios, que este es el queso; pescáronnos en la mina.

Don Tello.

¿ Puién es?

Peregil.
¿No sois vos, Leonor?

ESCENA VIII.

Dichos y doña Leonor.

Doña Leonor.
Yo soy la desconocida,
don Tello, y vos el ingrato.
Don Tello.
Vendreis á pedir justicia.

Si vengo.

Don Tello.

Burno por cierto.

Peregil.

Pues te espantas de que pidan V.

Pues porque os desengañeis, ahora vereis lo que estima el Rey hombres como yo, en quien su imperio se fia.

Doña Leonor.

No es dudable, pues os llama.

Peregil.

¿ Cómo llamar? nos convida á almorzar, que le han traide tocino de algarrobillas.

Ines.

Si será; mas podrà ser, que os haga mal la comida, si comeis de convidados.

Peregil.

Nadie en palacio se abita, principalmente galanes, que lo que comen suspiran.

Dona Leonor.

Con toda esa vanidad, fio yo de la justicia del Rey, que nos haga iguales. Don Tello.

¿En qué?

Doña Leonor. En distribuirla.

Don Tello.

¿ Qué es iguales?

Peregil.

¿ Qué es iguales?

igualarsenos querian:

¿ somos nosotros gazapos,

ó perdigenes de rifa?

Doña Leonor.

1 Tan dificil es?

Peregil.

Y tanto.

que mas presto igualaría unos órganos el Rey, que á mi amo con la misma gran Cenobia;..... ¿ que es Cenobia? ni con la Infanta Sevilla, ni la Giralda, aunque fuera mas alta catorce picas, ni aun quince.

Inės.

Mire que es falsa.

Percgil.

Por eso ustedes envidan.

Don'Tello.

Peregil, deja esas locas.

Doña Leonor.

Inés, esta demasía parará en mayor ultrage; quitémonos de su vista

Inės.

Vamos; luego lo veredes.

oanse.

Peregil.

Agrages lo pronostica; pero el Rey sale, señor.

Don Tello.

Vive Dios que está corrida mi vanidad de que el Rey

#### de este modo me reciba.

#### ESCENA IX.

Don Tello, don Gutierre, acompañamiento, y el Reg. leyendo una carta por todo el tablado, sin reparar en don Tello.

Don Gutierre.

Esa, señor, es su carta.

Rey.

Mucho mi hermano me obliga.

Don Tello.

Peregil: ¡qué es lo que veo !

Peregil.

Por las santas letanías, que es este el buen Aguilera, Don Tello,

¿ Quien es?

Peregil.

El es por la pinta. Don Tello.

Sin mí estoy de haberle visto.

Peregil.

Ya te espera, llega apriesa.

Rey. Legendo.

Cuando la ley de buen vasallo no me obligara al rendimiento que debo á vuestra alteza...

Don Tello.

A vuestro pies, gran señor, está don Tello García;

Rey. (1)

la razon de vuestro hermano no me dejara fallar á csta obligación.

<sup>(1)</sup> Mirale, y prosigue leyendo sin bacer caso.

Don Tello.

¿ Qué puede ser esto? el Rey no me oye, ó no me mira.

Peregib.

Alcese el buen Aguileza.

Don Tello

A vuestras plantas se humilla....

Rey. Leyendo.

T para demostracion de mi obediencia, espero licia de vuestra Alteza para ponerme á sus pies,.....

Don Tello.

Si vuestra Alteza, señor,

en mí no ha puesto la vista.....

Peregil.

Sordo está el buen Aguilera.

Don Tello.

Que mé mireis os suplico.

Rey.

Leyendo.

op.

y para que si le enoja mi poca fortuna, castigue mi, no la culpa, sino la desdicha ......

Don Tello.

Dé vuestra Alteza la mano.....

¿Esto conmigo se estila?

Peregil.

Siéntese el buen Aguilera.

Don Tello.

Si vuestra Alteza no mira......

Rey. Levendo.

que siempre será en mi de mas precio su desenojo, mi vida.

El Conde de Trastamara.

Pcregil.

Tampoco el buen Aguilera usa en su casa el dar silla:

Don. Tello.

Señor, llamado de vos.....

Rer.

¿ Quién es?

Don Tello

Don Tello García.

Rey.

Guardad, Gutierre, esa carta.

ESCENA X. . . . r days a da rivin

Dichos menos el Rey.

Peregil.

Este estilo es de Castilla.

Don Tello.

¿Desprecio á mi? ya se abrasa. el corazon con mas veras.

Peregil.

¿Pues quién son los Aguileras escuderos de mi casa?

Don Tello.

Pues no lo son?

Peregil.

Ya lo infiero.

Don Tello.

En mi sangre es cosa estraña.

Percgil.

Mas como es de la Montaña, anda tonto este escudero.

Don Tello.

¿Con las vanidades mias usa el Rey tal desagrado?

Peregil.

Señor, le habrán ya informado.....

#### Don Telles

3 De qué?

.. Peregil.

De tus niñerías.

Don Tello

Todos con semblante esquivo no hicieron caso de mí.

Peregil.

Si han hecho caso de ti; pero ha sido acusativo.

Don Tello.

Pues desprecia mis trofeos, cuaudo me haya menestero á Alcalá me veudrá á ver ; vamos de aquí-

#### ESCENA XL

Dichos y el Rey.

Rex.

Deteneos.

Don Tello.

Señor, yo, porque resista mi pecho á vos el favor.....

Rey.

Quien no me tiene temor, ¿cómo se turbó á mi vista?

Don Tello.

Yo no me turbo.

Peregil,

Es verdad,

que como no ha consumado, aun no está recien casado.

Rey.

To haré que os turbeis, llegad.

Don Tello.

Reyi

¿ Qué decis?

Don Tello.

Que yo he venido.....

Rey.

. ¿ Dúdolo yo?

Don Tello.

Si es favor,

cuando á besaros la mana vengo, que el guante perdais.....

Rey.

¿ Qué decis? ¿ no me le dais?

Don Tello.

Tomad.

Rey.

Para ser tan vano, os turbais: ¿que os embaraza? Don Tello.

El guante.

(1)

.

Este es el sombrero, y yo de vos no le quiero sin la cabeza.

Rey.

Peregil.

; Zaraza !

Rey.

En fin, ¿ vos sois en la Villa quien al mismo Rey no dá dentro de su casa silla? ¿ El Rico-hombre de Alcalá

<sup>1)</sup> Dale el sombrero por el guante.

es mas que el Rey en Castilla? ¿ Vos sois aquel que imagina. que cualquiera ley es vana, solo la de Dios es digna? mas quien no guarda la humana. no obedece la divina. ¿ Vos quien, como llegué á vello. pantis mi cetro entre dos. pues nunca mi firma. ó sello se obedece, sin que vos deis licencia para ello? ¿ Vos quien vive tan en sí. que su gusto es ley, y al vellas. no hay honor seguro aquí en casadas, ni doncellas? ¿ esto lo aprendeis de mí? Pues entended, que el valor sobra en le brazo del Rey, pues .in ira, ni rigor corta, para dar temor. con la espada de la ley. Y si vuestra demasía piensa que hará oposicion á su impulso, mal sería, que al herir de la razon no resista la osadia. Para el Rev nadic es valiente, ni á su espada la malicia logra defensa que intente, que el golpe de la justicia no se vé hasta que se siente. Este sabed, ya que no os lo ha enseñado la ley, que vuestro error despreció; porque despues de ser Rey,

soy el Rey don Pedro yo. Y si á la alteza pudiera quitar el violento efecto. cuyo respeto os altera, · mi persona en vos hiciera lo mismo que mi respeto. Pero ya que desnudar no me puedo el sér de Rey por llegáro lo á mostrar. y que os he de castigar con el brazo de la ley: y os dejaré tan mi amigo. que no darme cuchilladas querais; y si lo consigo, á cuenta de este castigo, tomad estas cabezadas.

ESCENA XII.

#### Dichos menos el Rey.

Don Tello ¡Cielos, con tal deshonor á mí ultrage tan infame! ¡ que para esto el Rey me llame!

Peregil.

¿ Doliote mucho, señor ?"

Don Tello:

¡Ay de mí! sin alma debo de sentir pena tan rara : ¿conmigo afrenta tan clara?

: Peregil.

Es por si has menester buevo.

<sup>(1)</sup> Dale contra un poste.

Don Tello.

¡Que el Rey las manos osadas ponga en tan nobles vasallos!

Peregil.

Sabe que tienes caballos, y te da las cabezadas.

Don Tello.

Mas que el furor de sus manos, siento que aje mis blasones.

Peregil.

Apriétate en los chichones unos cuartos Segovianos.

Don Tello.

¿ No pudiera la lealtad vengarse de este furor, sin que fuera deshonor agraviar la Magestad? Que entonces de mi nobleza el brazo se habia de ver, aunque juntasa el poder, el valor, y la grandeza. Mas si impulsos soberanos ofenden el inferior, ¿ qué valor es, si al valor ata el respeto las manos? Fucra en campaña, y no aquí, y fuera el renir blason.

Peregil.

Rine tú con morrion, que yo apostaré por tí.

Don Tello.

¿Qué dices, necio, villano? ¿ tú contra mí el labio mueves? ¿ ni aun con la queja te atravaa á lo que es poder tirano? Peregil.

Yo no hablo mal de su Altezar

Don Tello.

¿ Pues cobarde, por qué no; si me agravia?

Peregil.

Porque yo escarmiento en tu cabeza.

Mas ya que el dártele plugo, vete, y teme la ocasion, porque de algun coscorron se suele alzar un verdugo.

Y veslo aquí dicho, y hecho, porque por aquel postigo viene aquí un tropel de guardas; y es mala señal, por Cristo; que tu no cres monumento.

#### ESCENA XIII.

Dichos, don Gutierre, doña Maria, doña Leonor e Inés.

Don Gutierre ...

Entren, señoras, conmigo.

Peregul.

No es nada lo que va entrando.

Don Tello. ¡Válgame el Cielo, qué miro! ¿aquí está doña María?

Peregil.

A fé que te la han traído antes que ella haya llegado.

Don Gutierre.

Don Tello, romo ministro, á quien esta diligencia

encarga el Rey, he venido á que aquí reconozcais estas señoras.

Peregil.

¡Qué lindo!

con esto á mí me dán soga.

Don Tello.

Ya las he reconocido, una porque fue mi dama, y otra porque solicito que sea mi esposa.

Doña Leonor.

Tened;

la dama, si hablais conmigo, lo fue por vuestra traicion, porque yo del honor mio dueño os hice, con palabra de esposo.

Don Tello.

¿ Quién os ha dicho, que yo lo niego? Es verdád.

Doña Leonor.

Pues si vuestra dama he sido, á lo que es engaño vuestro ..., no llameis intento mio.

Doña Moria.

Y si hacerme vuestra esposa queriais, no con motivo de voluntad en mi afecto, sino tirano, y altivo, robándome de mi esposo, que os gligió por padrino.

Don Tello.

Todo es así; ¿mas qué importa que yo de un pobre hidalguillo.

quite, o robe la muger, cuando atento se la quito antes que su esposa sea?

Don Gutierre.

De lo que habeis respondido haré información al Rey.

Don Tello.

Decidle, que yo lo digo; y si esto tiene por culpa, que merezca su castigo, se acuerde que le defiendo sus reynos.

#### ESCENA RIV.

Dichos y don Rodrigo.

Don Rodrigo.

de cobarde, espero aquí
á don Tello: ¡mas qué miro!
aquí están él, y mi esposa;
quien halla lo que ha perdido,
en cualquiera parte puede
cobrarlo, y el bonor mio
está en tu vida.

Sace lo espado.

Don Gulierre.

2 Qué es este ?

Que ha vendo su marido.

El Rey sale, deteness.

#### ESCENA XV....

Dichos y el Rey.

Qué es esto?

Don Tello.

Habessevatrevido un hidalgo á mi persona; por haber acaso visto; que un me dá vuestra Altera

que no me dá vuestra Alteza el honor de que soy digno.

Don Rodelgo.: Yo le halle aquí con mi esposa, y aquí cobrarla he querido.

Rey.
¿Pues, en Palacio? Prendedios.
obibr Don Rodrigo (18)

Pues señor, no me habels dicho, que puedo cobrar mi honor, sin que cometa delito?

No aqui, ni en esta ocasion; donde perdeis atrevido a mi decero el respeto, y el temor a mi castigo.

Llevadlos; y advertid vos, que es don Pedro el que lo dijo, y quien os prende es el Rey.

Don Tello. Yo solo las armas rindo á vuestra Alteza:

Doña Marid.

yo por mi espose os suplico.

Rey.

Ya ninguno podrá serlo de los dos, y así os aviso, que os retircis à un Convento, ó busqueis otro marido.

Doña Maria.

Temblando voy de su vista.

Don Gutierre.

Venid entrambos.

Don Rodrigo.

Ya os sigo.

#### ESCENA XVI.

Dichos menos don Rodrigo.

Ref.

Esperail don: Tello, vos. 1994 (2) ¿Gutierre aqué ha respondido don Tello á doña Leonor?

Don Gutierre.

Que es verdad que la ha debido su honor, y la dió palabra de ser su esposo.

Rey.

Cumplidlo,

dándola luego la mano.

Don Tello.

Vos, señor, de mi alvedrio ..... no sois dueño.

Rey

cin ... Así es verdad.

Don Tello.

Pues si yo cantra mi mismo no he de ser, dando la mano á mugerique he aborrecido... de mi hacienda, que lo sois, (cuando haya sido delito) la podeis satisfacer, sin violentar mi alvedrío; que en un hombre como yo, sobrado será el castigo de quitarme de mi hacienda lo que parezca medido para paga de su honor.

Rey.

Aceptar ese partido toca á la parte, no á mí-

Doña Leonor.

Pues vo, señor, no le admito; que si el oro, siendo tauto lo que la tierra atesora, y las perlas que la Aurora cuaja con líquido llanto, se juntase ahora á cuanto don Tello me puede dar, no bastáran á csmaltar la mancha que hacerme intenta, porque es un yerro la afrenta, que no se puede dorar. Mientras palabra me dió de esposo, honrada me infiere; cuando dice, que no quiere, lustre, y honor pierdo yo: para lo que prometió tengo sobrada nobleza; mire ahora vuestra Alteza si me la debe cumplir, porque yo no he de salir sin la mano, ó la cabeza.

Don Tello.

Los Ricos-hombres no pueden morir por esos delitos.

Rey.

¿Quien estableció esa ley?

Don Tello.

Privilegios concedidos de reyes, abuelos vuestros, á los que grandes nacimos.

Rey.

¿ Serán mas reyes que yo?

Don Tella.

No señor.

Rey.

Pues si lo mismo soy vo que ellos, de la ley es árbitro quien la hizo, y yo la sabré guardar cuando importe á mis motivos, y derogarla tambien, para hacer justo castigo. Si vos prometisteis ser esposo suyo, cumplidlo, porque no os arriesgue el alma con la vida ese delito. Mas si debeis, à no, hacerlo. no me toca á mi inquirirlo, sino à vuestro confesor: consultadle ese peligro, porque que os caseis, ó no, manana, por plazo fijo, os cortaré la cabeza: llevadle ahora al castillo,

#### ESCENA XVII.

Dichos menos el Rey.

Don Tello.

¡Cielos, qué es esta que escucha!

Peregil.

Cáscaras, dijo Andresillo.

Don Tello.

¿Aquí no hay apelacion?

Don Gutierre.

La de hacer lo que os ha dicho, si importa á vuestra conciencia, porque el Rey ha de cumplirlo.

Dan Tello.

Bien podrá por la grandeza; mas si pudiera mi brio, depuesta la magestad, que confieso que he temido, yo hiciera.

Don Gutierre.

Vamos, que esto es ; justificar el castigo.

Don Tello.

¿En fin , vamos á morir ?

Dona Leonor.

¿Qué en fin don Tello, has querido dar primero la cabeza, que la mano?

Don Tello. Ya es preciso

. z.X

lo que el poder quiere.

Peregil.

Inés .

si te acuerdas, pues ha sido.

todo manos, y cabezas, fue en sábado este delito?

Inės.

Si tú hubieras dicho Lunes, no hubiera en sábado sido.

Peregil.

Mal haya mi lengua infame.

Don Tello.

Ya no hay que tratar, amigo, sino de enmendar el yerro.

Dolla Leonor.
Si eso intentas, aun resquicio

abre á la piedad el ruego.

Don Tello.

Ya no podrás conseguirlo.

Doña Leoner.

¿ Pues tú querrás ser mi esposa?

Don Tello.

No le querrá el alvedrio, mas querrálo la violencia,

Doña Leonor.

Pues yo hallar piedad me obligo.

Don Tello.

Ya, Leonor, será imposible.

Doña Leonor.

¿Por qué ?

Don Tello.

Porque el Rey lo ha dicho.

Dóña Leonor.

La amenaza no es palabra.

Don Tello.

Téngole muy ofendido.

Doña Leonor.

Ah don Tello, á que mal tiempo

reconoces tus delitos!

vase.

Don Tello.

Ay Lebnor, que tarde vuelvo á mi olvidado cariño!

Doña Leonori. (112 211)

Yo iré á llerar.

Don Tello.

Yo á morir.

Doña Leonor.

Yo á solicitar tu alivio.

Don Tello.

Ya, Leonor, mi vida es tuya, no defiendes lo que es mio.

Doña Leonor.

Cielos, síempre un desdichado halla entre otro mal su alivio.

Peregil.

A buen tiempo se requiebran.

Inés

¿Peregil?

Peregil.

Pimpollo mio.

Inės.

¿Tú no me darás la mano?

Peregil.

Antes yo á tí te la pido, porque voy á dar un salto.

Inės.

¿ No te has de casar conmigo?

Peregil.

No.

Inés.

Pues te llevará el diablo.

Peregil

Menos mal será.

Ines.

¿Qué has dicho?

Que mas demonio me lleva, si yo me caso contigo

### ACTO TERCERO.

#### ESCENA PRIMERA.

SALON DE PALACIO.

Doña Maria, doña Leonor é Ínés.

Doña Leonor. Ya . bella doña María . el rigor es impiedad, la venganza es crueldad, y la queja es tiranía. Ya está don Tello rendido. y á muerte está condenado, y de verle tan postrado, el pueblo á piedad movido. Temple tu venganza, pues, el yer, que aunque te ofendió. en tu honor no te injurió, aunque pudo descortés. Y no vengues de esta suerte, cuando le acusa la ley, hacer que apresure el Rey los términos de su muerte. Inės.

se ha de ahogar de pesadumbro; Doña Maria.

Leonor, si de mi venida presumís esta intencion, no sabeis en la afliccion en que llego a ver mi vida. Preso don Rodrigo está, porque en Palacio el acero acó, y el rigor severo de la justicia, le dá sentencia esquiva de muerte : bíen, que admite apelacion, y con esa pretension á Palacio de esta suerte vengo á ver si rigor tanto puede mi llanto templar.

Doño Leonor.

Pues de esa suerte, ayudar nos podemos con el llanto.

Señora, al llanto te agarra, y lloremos à la par, que mas facil de templar será un Rey, que una guitarra. Que si á sollozos, y llantos su dureza enternecemos, siendo Pedro, al Rey diremos: parece que somos santos.

Doña Leonor.
Pues al paso le esperemos,
que por aquí ha de salir.
Ines

Dios nos lo deje planir de modo que le ablandemos.

## ESCENA II.

Dichas, el Rey, don Gutierre y Criados.

Rey.

Rev.

Estoy sin mil

Quien entro, no estando abierta.

Don Gutierre.

Aquí, señor, nadie ha entrado,

que dé à tu enojo ocasion.

Rey. ¿Qué me quiere esta ilusion? ino dá á mi valor cuidado tanto marcial desacierto. ni se le dieron esquivos tantos enemigos vivos, y quiere dármele nin, muerto? Desde que airado maté . aquel Clérigo atrevido,... en cualquier parte ofendido la imaginacion le vé. Siempre que estoy solo. ó no. se me vinne al pensamiento, y que he de ser, dice al viento, piedra en Madrid : ¿ piedra yo? ¿Pero por qué esta vigion me obliga á mí á discurrir? Piedra seré en no sentir tan vana imaginacion. ¿ Gutierre, has notificado

#### á don Tello la sentencia? Don Gutierre. Ya está de la diligencia el Secretario encargado, y ya el Infante ha partido. . C: Rey. No quiero que se publique. que espero á mi hermano Enrique. hasta que él haya venido, que en él, y en Tello han de ver mi castigo, y mi perdon juntos. ilmeira . Don Gutierre. Y será razon. distant Rey and the teather Así le doy á entender, 😘 que pues su soberbia loca . 🐠. como Rey tengo postrada; ...... le he de hacer ver con la espada lo que á mi valor le toca. Dona Leonor. Lleguemos, dona Maria, que esta es la ocasion mayor : A vuestras plantas, señori.... Rey. Dona Leonor · La pena mia · · · no puede, señor, venir," sino á pediros á vos, que si os mira como á Dios.

Justicia me habeis pedido, y ya la he mandado hacer.

fuerza es que venga á pedir....

Pues lo mismo viene á ser, señor, le igue abora pido, pues segun de vos se indicia, por ser imagen de Dios, lo mismo ha de ser en vos la pieded, que la justicia.

Pues a arrepentido el hombre de llegais, gram señor, á ver, tener piedad, es hacer justicia con otro nombre.

To, senore del mismo daño em stemerosa na vuestros piese, ata a por ser del mismo interés, ao fast su peticion: acompaño.

Doña Leonor

yo por entrambas, señor, e a lo diré, aunque con temore, au de enojar Alvastra Altesa, que e de enojar Alvastra Altesa e de enojar Alvastra Altesa e de enojar Alvastra e de enojar Alvastra e de enojar Alvastra e de enojar Alvastra e de enojar e de enojar Alvastra e de enojar e de enojar

La peticion que no es buena nunca ofende la razon, que una injusta peticion negándola se condena. Y aunque la vuestra haya sido no justa, escucharla es ley, que á una py otra debe el Rey tener igual el oído. Que él por sí nada resuelve, mas con cuerda distincion deja entrar á la razon.

y á la sinrazon la vuelve. · Doña Leonor. Pues, generoso don Pedro. cuya justicia la fama ... pondera tanto, que puede " ser esceso la alabanza: ···· Yo, que mi honor ofendido. por lavar la oscura mancha. invoqué de vuestro brezo la protección soberana. en vuestra heróica justicia : . . . : provoqué de ofensa tanta, que ya mi honor su castigo tanto oprime, como ampara. " Del delitò de don Tello venganza os pidió mi fama; mas ya aunque es justo el castigo, es injusta la venganza. Para merecer la pena bastó el desprecio, la sacra violencia de la justicia; que vuestro valor iguala: mas para no padecerla, tambien á la ley la basta, que arrepentido la tema, el que ciego la quebranta. De ser mi esposo don Tello me cumple ya la palabra, si el negarla le condena, el cumplirmela le salva. .. Revoque, pues, la piedad lo que la justicia manda; porque en su muerte, señor, soy yo la mas castigada. El pierde la vida, y yo.

pierdo la vida, y la fama, en quien teniendo mi bonor. se hizo ya prenda del alma. Ya quien me ofendio, me obliga. que en quien se arrepiente y llama, lo que como agravio irrita; ya como lisonja alhaga. Ya, gran señor, de don Tello volvió á las culpas ingratas la cara vuestro rigor, vuestro desprecio la espalda. Y pues de una, y otra siente ya el castigo, eso le basta: ¿ qué tiene que bacer el golpe en quien rindió la amenaza? Vuestra piedad solicita. y va postrado la aguarda: ¿ para quien se hizo el perdon; si al rendido no le alcanza? En un castigo, señor; de quien mereció su saña. la justicia es quien condena; y el poder es el que mata. Pues si el poder os conflesasti rendimiento ¿ á: qué spasa la egecucion del castigotoni si mas blason os akamza lo que la justicia enmienda, que lo que el poder acaba? Del árbol que al suelo inclina las ramas que vicio alarga, por no malograr el fruto. mas dignos son de alabanza los que la rama enderezan, que los me cortan la ramació a su

Si la victoria sin sangre mas al vencedor alaba. logre aqui vuestra justicia tan victoriosa alabanza. Justicia es cortar el paso á una vida que va errada; mas justicia, y providencia, haceria buena de mala. Para que sirva un vasallo con fe pronta, firme, y grata, es denda en vos prevenírle el premio de la esperanza. Pues si le teneis mas fijo aquí, por razones tantas, para lograrie mas firme, menos costa, y mas ventaja será omitir un castigo. que conceder una gracia. Y si aqui vuestra grandeza la ha de conceder, logradia en el amor de las dos; pues conducidas entrambas de una amorosa violencia. venimos á vuestras plantas: que aunque amor en nuestro oído es indecente palabra, el ser de nuestros esposos la vuelve decente y casta. Muevaos, señor, al perdon el justo dolor; que causa en nuestro amor su castigo; la piedad, que mas ensalza. el nombre de Justiciero au. la justicia, que es mas sacra con freno, que con azote; ?...

la Corona, que avasalla mas al perdon, que al castigo; la Ley, que es mas soberana por las hojas de la oliva, que los filos de la espada. Que cuando no sea en don Tello cierta la enmienda, mas falta es perder un buen vasallo, que daño el que le amenaza.

Rey.

Ya venis tarde, señora, pues de don Tello lá causa tiene ya justa sentencia, que de mi mano firmada, justicia y piedad supone, y la concuerdan entrambas.

Doña Maria. :

Pues, señor, mi peticion, no siendo la culpa tanta de don Rodrigo mi esposo, halle en el rigor templansa.

Rey.

Tambien respondí á la vuestra; ya estais las dos despachadas.

Inés.

Yo, señor, tambien soy parte, que si á Peregil me matan, no tengo con que comer carnero ya, sino vaca.

Dona Leonor.

Señor, aunque haya sentencia, dueño sois de revocarla; mi pena, y mi llanto os muevan, y el honor que me restaura. No le degüellen, que harto se degüella él, si se casa.

Rey.

La peticion, que propuesta no me ofendió, replicada merecerá de mi enojo el castigo: despejadlas, Gutierre.

> Don Gutierre. Salid, señoras. Doña Leonor.

¡Qué entereza tan estraña!

Doña Maria.

¡Qué semblante tan severo!

\*Ines.

Y qué acedo de palabras!

Doña Leondr.

¡Temblando voy de su vista.

Vamos, que pienso que habla ciruelas por madurar.

Doña Leonor.
Murieron mis esperanzas.

# ESCENA II.

El Rey y don Guierre

Rey

No solo por nii justicia" ha de quedar castigada"; paus egemplo a mis vasallos de este loco la arrogancia; mas tambien por mi valor ha de conocer, que hasta

a castigar su osadía la violencia de mi espada. Gutierre, cuando esta tarde las oscuras sombras caigan, a la puerta del jardin son secreta vigilancia me esperad, y alli tened dos cavallos, y una espada, y solo un mozo los illeve.

Don Gutierre.

¿ Espada vos? ¿pues os falta?

Rey.

No, que aqui llevo la mia.

Don Gutierre.

¡Que prevencion tan estraña!

Rey.

Es que quiero lievar dos: Jen la escuela de las armas no habeis tomado licion de renir con dos espadas?

Don Gutterre.
Si señor, mas como sé,
que vuestro valor no se arma
para ningunos peligros
jamas de aquesás ventajas,
esa prevencion presumo
de mas oculta vengauza.

Rey.

Pues si presumís, Gutierre, que importa para otra causa, cuando yo: no os la declaro, sois necio en averiguarla; que nadie tiene al criado por consejero en su casa, y aquel sirve al Rey mejor, que hace mejor lo que manda.

Don Gutierre.

Yerro fue de mi fineza.

Roy.

Pues sed discreto en lograrla, y en ver, que pues no os le sio, el secreto es de importancia.

#### ESCENA IV.

#### DECORACION DE CARCEL.

Un Secretario con unos papeles, don Tello, Peregil y un criado.

Secretario.

En los decretos del Rey pone nuestra diligencia solamente la obediencia; ya veis, don Tello, que es ley cumplir así su precepto; ya no hay que apelar al brazo, sino aprovechar el plazo, que os señala este decreto; mostrad valor, y prudencia.

Don Tello.

¿ Eso es mas que morir? ¿ pues, qué valor menester es para morir con violencia?

Secretario.

Que tengais, deciros, quiero, valor para resistir.

Peregil.

Claro es, que para morir, antes es menester miedo.

Don Tello.

Mas cuando no me pendona, mira el Rey, pues yo le irrito, la calidad del delito, y no la de mi persona.

Esto el Rey lo puede hacer, pero atienda su rigor, que no me vence el valor, si me condena el poder.

Y que si fuera me hallára de la prision, ser pudiera, que en sus ministros no hubiera quien á prenderme llegára.

Secretario.

¿Pues qué pudieras hacer para intentaros librar?

Peregil.

¿ Pues le quiere usted quitar lo que pudiera correr? Notifique usted, y tasa no ponga en nuestro poder.

Secretario.

¿ Pues qué pudiera correr?

Peregil.

Mas que el alquiler de casa.

Don Tello.

No es tiempo de repugnallo, y así yo he de obedecello.

Secretario.

Eso es lo mejor, don Tello.

Don Tello.

Pues ya otro medio no hallo, á Leonor haced venir, que pues lo ordena mi estrella, me desposaré con ella. Secretario.

Esq voy á prevenir.

ESCENA V

Dichos menos el Secretario.

Criado.

Vos tambien ya habeis oido que á muerte estais condenado.

Peregil.

¿ Hámelo notificado? Criado.

¿ Pues no?

Peregil.

Pues no lo he entendido. Griado.

¿Cómo no?

Reregil.

Digo que no; vuelva usted, y no replique.

u, y no rep *Criad*o.

¿Para qué?

Peregil.

Usted notifique

hasta que lo entienda yo.

Criado.

Pues oiga, que dice así; y en la misma causa escritos.

Por cómplice en sus delitos tá Peregil...

Peregil.

Tenga ahí;

y de ver me haga merced si dice ahi Pedro Sil.

Criado. Aquí dice, Peregil. Peregil. Pues deletreelo usted. Criado. Peregil dice: ; hay tal caso! Peregil. ¿ Es verde la letra? Criado. No. Peregit. ¿ Pues cómo puedo ser yo? ¿hay Peregil negro acaso? Criado. Esos son vanos atajos: sentenciado está vusté á muerte de horca. Peregit. ¿De qué? De horca. Peregil. 2 Y es de ajos? Criado. Prevéngase. Peregil. Que mis castos deseos mueran al viento! 4 aug. 5 c. Criodo. ¿ Qué dice ? Peregil. Que solo siento morir en el tres de bastos.

Griado.

Haga lo que su señor.

Peregil.

Diga que me manden dar término para enviar á llamar mi confesor.

Criado.

Yo lo tracré, ¿dónde está? .

Peregil.

No está muy lejos de aquí; en Lóndres.

> Criado. ¿En Lóndres? Peregil.

que es canónigo de allá.

Criado.

¡ Que piense ese desvarío ! . . . un Frayle le haré enviar.

Peregil.

Yo no me he de confesar sino en Inglés, señor mio.

Criado.

Pues mañana esos cuidados perderá; á Díos.

### ESCENA VI.

Dichos menos el Criado.

Peregil.

¿Qué es mañana?

. . . . .

que ni en toda esta semana : puedo pensar mis pecados.

Don Tello.

Peregil, esto es violencia, pero es justicia tambien; y con Dios panernos bien es la mejor diligencia.

Peregil.

¿Yo morir haciendo gestos?
¿ ajusticiados los dos?
aunque puestos bien con Dios,
no quedamos muy bien puestos.
Mañana en fin por mí anda.
la campanilla, y los gritos;
¡ qué gran dia de Goritos,
si les toca la demanda!
Que todo el dia es tragar
lo que juntan en su'nombre,
para hacer bien por el hombre,
que sacan d ajusticiar.

Don Tello.

Ya vá oscureciendo el viento la noche lóbrega, y triste, que parece que la viste su trage mi pensamiento.

Peregil.

El mio no, que es morado, y tira algo á conlumbino.

Don Tello.

¿ Por qué?

Peregil.

En la lengua imagino, que he de salir aborcado.

Don Tello.

¿ No hay luz en este Castillo?

Impiedad es no la dar, viendo aquí para espirar dos hombres de garratillo.

Don Tello.

Mala noche.

Peregil.

Pues paciencia, que á mí peor me lo aplican, que como es de salto, pican las pulgas de la sentencia.

Don Tello Ya mi desdicha el consejo de no malograrla tomo.

Peregil.

Pues por Dios que es bravo como pensar en el cordelejo.

Don Tello.

O es el temor que resisto, 
ó el postigo abriendo están 
del Castillo; ¿ quién será?

Peregil.

Un canfesor con un Crista,

### ESCENA VII.

Dichos, el Rey y don Gutierre.

Rey.

Desde aqui os podeis volver.

Don Gutierrė..

Solo á obedecerte asisto.

vase.

Peregil.

Muy devoto soy de Cristo, y él me ha de favorecer.

Tollar Don Tellor!

¿Quién vá?

. in Reyes or less part

r i r **j Es Tello ?** r rining of **Don Tello** r rining

Tello soy.

¿ quién

Reg.

Quien viene a daros vida, y previene vuestra libertad.

Peregil.

Ya voy.

Don Tello.

Detente; quien sois decid; porque sepa con quien hablo.

Peregil.

Librénos, y sea el diablo.

Rey.

Un hombre soy de Madrid.

Peregil.

No le negueis la verdad, que confesor os crefa, y os daremos señoría, si no sois paternidad.

Rey.

¿ No está de mí asegurada . la verdad?

> Don Tello, En vos se vér no place Peregil.

Tićntale.

Don Tello.

.¿ Pues para qué?.

Peregil.

Por si trae Cristo, o espada.

Rey.

 que vengo á esta diligeucia.

Peregil

Os creemos reverencia, y os dudamos la merced.

Don Tello.

¿ Pues qué intentais?

Rey.

¿Tendreis, pues,

valor para aqueste esceso?

Peregil.

No pregunteis para eso por valor, sino por pies.

Don Tello.

Mucho estraño, si sabeis quien soy, de que hayais dudado / valor á mi pecho osado.

. . Rey.

Pues seguidme, si quereis que del Rey la sinrazon no se logre.

Don Tello.

No lográra,

si el poder no lo intentára.

Peregil.
Vive Dios, que es un Nerón; cara de Sardanapalo,

que de si da testimonio.

Es mal hombre.

Peregil.

Y mal demonio, que aun para diablo era malo.

Don Tello.

Pues con toda esa fieresa, yo de encontrarle me holgára, donde no me embarazára el respeto de la Alteza.

Peregil.

Le hicieras mil rebanadas, que yo, por vida de san, de solo comer tu pan estoy, que broto estocadas.

Rey.

Ya yo sé que sois brioso, y á vuestro brio inclinado, libertad hoy be intentado de aficionado, y piadoso.

Don Tello.

¿ Pues quién sois?

Rey.

No es para aquí, que arriesga la dilacion mi noble resolucion.

Peregil.

¿ Pues qué esperais, pesia mí?

Rey.

Seguidme los dos.

Peregil.

Corred

presto , señor.

Don Tella.

¿Quién será

quien este favor nos dá?

Peregil.

¿ Si es Frayle de la Merced?

١

### ESCENA VIII.

# PARQUE DE PALACIO.

## Don Enrique y Mendoza:

Don Enrique. En esos álamos queden los caballos, hasta el dia, y la gente.

> Mendozá. La porfia

del sueño vencer no pueden:

Don Enrique

Aquí quiero que aguardemos al Sol, para entrar de dia.

Mendoza.

Temo á to bermano.

Don Enrique.

Forfia .

en tus temores y estremos: ¿qué temes de él?

Mendozu.

Que te tiene

envidia por tu valor, y es poderoso.

Don Enrique.

El temor

de la culpa te previene; mas tus recelos son vanos, que el delito hace el temor.

Mendoza.

¿ Pues qué delito mayor, si hay odio entre dos hermanos; que atropellar cualquier ley? Don Enrique.

Vete, Mendoza, à la mano, que es ofender en mi hermano, y es irritarme en mi Rey.

La mano vengo á besar, porque licencia me ha dado, y habiendo á sus pies llegado, mada puedo aventurar; y pues de su enojo injusto es causa mi adversa estrella, no quiero mas logro de ella, que morir dándole gusto.

Mendosa.

Gente parece que viene hacia aquí.

Don Enrique.
Guardas son
del campo, que en vela están;
que no nos vean conviene.

Mendoza.

Bien será que te separes, que aquí se van acercando.

Don Enrique. Pues vámonos retirando á orilla de Manzanares.

### ESCENA IX.

El Rey, don Tello y Peregil.

Rey.

Ya en este parque estamos mas seguros.

Don Tello.

Alejémonos algo de los muros, que temo mucho al Rey.

المائد المائد

*Rey*. Pues teneis-miedo

del Rey?

Don Tello.

Si lo obrára su denuedo, y cuerpo á cuerpo aquí yo le encontrára, pudiera ser que el miedo se trocára: pero riñe el poder con muchas manos, con quien los brios son alientos vanos.

Peregil.

Y luego tiene para ser valiente una cara de sátiro de fuente, que entre sus tentaciones pensar puedo, que al mismo San Anton le dicra miedo. Rev.

Ya que solos estamos, sabed, Tello, que el libertaros me movió á emprendello vuestro valor.

> Don Tello. Y yo saber deseo

á quien debo favor como el que veo el Rey.

Este criado ir puede á aquel molino á traer una luz, que aquí previno :
para esto una linterna mi cuidado porque me conozcais, y asegurado de quien yo soy glusquemos los caballos, por si no acierto donde pueda atallos.

Peregil.
¿Y hácia donde, señor, nos encaminas?
porque yo tendre miedo en Filipinas.

Rey.

Portugal, ó Aragon serán reparo, porque sus Reyes os darán amparo, que aquí os daré yo letras, y dineros. Don Tello.

Mas que librarme, espero conoceros.

Peregil.

¿Dinero, y letras? vengan al instante, que por que nuestro gozo te los cante, las pondremos en solfa en el camino, para que tengan fuga: mas yo inclino mis pasos a Aragon.

Rej

¿ Por que lo intentas? Peregit.

Porque yo tengo allí muchas parientas.

Rey

Si alla tienes parientes, bien esperas.

Peregil.

Soy por vinoso deudo de las penas.

Rey.

Pues vé á traer la lus.

Peregil.

Iré volando,

y por las letras me vendré cantando...

ESCENA X.

El Rey y don Tello.

Rey.

Un bulto hácia aquí viene.

Don Tello.

Sin espada

no puedo conocerle.

Rey.

· Pues si osada

vuestra mano echa menos el acero, tomad la mia, que llegarme quiero por otra, que al arson traigo colgada, y guardad este puesto con la espada.

Don Tello.

Eso no os de cuidado.

Temo que nos descubran.

Don Tello.

Yo aseguro mas que si esto quedára con un muro. ¿ Quién será este hombre, cielos, cuyo traté tanto me obliga, y con tan gran recato, siempre cubriendo el rostro me ha traido, donde de un Rey cruel me ha defendido?

Sale el Rey,

Ya ocasion ha logrado mi deseo de ver si se compone mi trofeo de respeto, ó valor, si esto consigo.

Don Tello.

Este es el bulto que asustó á mi amigo. Rey.

¿Quién vá?...

Don Tello.

¿ Quién lo pregunta? Rey.

Quien desea

saber quién vá.

Don Tello.

Muy mala vista tiene;

que quien quedo se está, ni vá, ni viene.

Rey.

¿ Qué busca en este Parque? Don Tello.

Leña verde:

Rey.

¿ Qué buscais?

Don Tello.

2 Volveis vos lo que se pierde?

Rey.

Yo mostraré á estocadas lo que hablo, si no se va de ahí.

Don Tello.

Válgalo el diablo.

Rey.

Váyase, ó le echaré de aquí al momento. Don Tello.

¿Cuántes vienen con él para el intento? Ròy.

En mí viene quien sobra.

Don Tello.

Muy pocas penas trae para la obra. Rey.

Pues comiéncelo á versi

Don Tello.

: Que lindo tema!

¿que en fin quieres redir ? ....

Rer. 10 to 1

· PDonosa slema!

ó arrojarde de abí.

1.1711

Don Tello.

Tenga paciencia,... que yo le hartaré presto le pendencia: acérqueseme un poco.

Rey

Riña, y calle.

Don Tello.

Na quiero yo cansarme por matalle; pulso tiene por Dios, y trae la espada ap. no mal alicionada.

Rer.

Bien repara, y bien tira;

ap.

tiene valor, y ya es menor mi ira; que le cobro aficion.

Don Tello.

¡ Que hombre haya habida '
que solo me resista! estoy corrido.

Rey.

Vive el cielo, que Tello se defiende; casi me dá cuidado; mas pretende ya de mi furia resistirse en vano.

Don Tello.

Tómala.

Don Tello.

¿Cómo puedo, si la fuerza perdí?.

Rey.
1 Me tienes miedo?

J. F. G. 983

. . L. . c.

Don Tello.

Miedo no, envidia si, pues me has vencido;
mover no puedo el brazo: hombre atrevido;
¿quién eres? que no sabes cuanta gloria
te dá el haber logrado esta victoria.

No me conoces?

Don Tello.

No. 1 19 10 10 27 19 16 Rev.

¿Luego yo solo,

and the second second

sin que el ser yo quien soy sea circunstancia; confiesas que he vencido tu arrogancia?

#### ESCENA XI.

Dichos y Peregil con luz.

Don Tello:

No te lo puedo negar.

Peregil. ..

Vengan letras, y dinero, que ya está la luz aquí...... ¡San Pablo! ¡qué es lo que veo!

Rey.

; Al Rico-hombre de Alcalá á los pies del Rey don Pedro! Peregit.

Peregu.

San Miguel está al reves.

Don Tello,

¿ Vos sois, señor?

Rey.

Si, don Tello,

que lo que tú deseabas
te he mostrado cuerpo á cuerpo a
parando tu vanidad,
porque veas que eres menos
que el Clérigo, y el Cantor,
que maté, acaso rifiendo
con mas aliento que tú;
para que sepas que puedo hacer hombre con la espada,
lo que Rey con el respeto.

Don Tello.

Yo lo confieso.

Pues ya

que per mi mismo te venzo y sabes que te vencí en tu casa por modesto, y por Rey en mi palacio, y en estos tres vencimientos me has admirado piadoso, . y valiente, y justiciero; vete, pues te dejo libre, de Castilla . y de mis reinos , porque si en ellos te prenden, has de morir sin remedio; porque si aquí te perdono. allá como Rey, no puedo: que aquí obra mi bizarría, y allá ha de obrar mi consejo. Allá la ley te condena, y aqui te absuelve mi aliento; aquí puedo ser bizarro, y allá he de ser justiciero; allá he de ser tu enemigo, y aquí ser tu amigo quiero, que allá no podré dejar de ser Rey, como aquí puedo; porque para que riñeses sin ventaja cuerpo á cuerpo, me quité la altesa, y solo vine como caballero.

Don Tello.

¡Sin mi estoy! y con mas fé
tu magestad reverencio,
admiro tu bizarría,
y tu valentía tiemblo,
juzgando gloria cheschigo,
y honor este
porque tú se
postrar mi
y así dejan

tu voluntad agradezco.

Peregii.

Y yo, señor, de memoria tomando tan huen consejo, obedezco en tu mandado voluntad, y entendimiento, y con mis cinco sentidos voy ácorrer como un viento, que no quiero como un galgo, por temer tu pan de perro.

Rev.

Junto aquel olmo está un hombre con caballos, y dineros; que esto, García, es ser Rey, y esto es ser valiente, Tello. Don Tello.

Todo, señor, lo conozco.

Pues no dilateis el riesgo.

Peregil.

¿ Qué es dilatar? vamos de esta.

Don Tello.

Mil veces tus plantas beso.

Rey.

Idos presto.

Peregil.
Abur jauná.
Don Tello.

Corrido voy.

Peragil.
Vamos luege.
Don Tello.

Vamos.

Peregil.
Lleve el diablo, el al pa

que gastare cumplimientos.

# ESCENA XII.

El Rey.

Glorioso quedo de haber ganado en un vencimiento dos triunfos, que en un rendido malogra el golpe el trofeo. Ya el Alba está muy vecina, cerca aquí a palacio tengo.

Dentro. Piedra has de ser en Madrid.

Rev.

¡Qué escucho! ¡valgame el cielo! Esta voz, que en mis oidos tanto horror bacen sus ecosa vuelvo a oir ; ¿pero qué importa si es ilusion que padezco? Recogerme quiero.

# ESCENA XIII.

El Rey y un muerto con alba y manipulo de clérigo.

Muerto.

Aguarda.

Rey.

¿ Quién me llama?

Muerto.

Yo. [175].

Rey.

¡ Qué veo!

Sombra, o fantasma, ¿ que quieres?

Decirte, que en este puesto has de ser piedra en Madrid.

at a . Ref. while he was ¿ Qué pregon me estás haciendo. que asi en Madrid me persiguos? Muerto.

Llega, si quieres Mberlo, y en el procal de este pozo que està arrimado á este templo, venerable, como bamilde: glorioso , como pequeñoupante ? por haberlo edificado al im a co Santo Domingo pasistiendo un un el Serafico Francisco en su fábrica , podemos i 😗 📑 sentarnossia i di omisim la mon The Rev. Sec. sales of

... Wiene ya el dia , - - - > y detenerme no porden de act so distantian Muertoilland in anti-

Siéntate, que eso es temor. Torologies of Reywood for im ! Por desmentirte . me siente. Ya estoy sentado, prosigue.

. # Muerto. ¿ Conócesme ?

"Reya station " Batas tan fer. que no me acuerdo, sino eres demonio, que persiguiendo attention farte

Muerto.

No sivuelve á sentarte.

at its one of a Month by Muerton the

me estás.

Yo, Neron soberbio,

soy el clérigo á quien diste de puñaladas.

> Rey. ¿Yo?

Muerto.

Rev.

Mas anduviste atrevido. y aunque: fue justo tu zelo, ni á mí Rey, me respetaste, ni era tayo aquel empeño.

Muerto. Es verdad, mas te amenaza

con el mismo fin el cielo. con este agudo puñal. con el cual tu hermano mesmo. de tus ciegos precipicios dará á Castilla escarmiento.

Rey.

¿ A mí mi bermano? ¿ qué dices? Suelta el puñal.

Muerto

Yà le suelto. All Control (I)

Rev.

Si te pudiera matar otra vez, te hubiera muerto.

Dia de Santo Domingo .

me mataste.

· Rey .. 2 Y qué és tu intento?

Deja caer blado.

weda clavad

Muerto.

Advertirte, que Dios manda, que fundes aquí un convento, donde en vírgenes le pagues lo que le hurtaste en desprecios: clausuras honren clausuras; ¿prometeslo?

Rey.

Si premeto:

¿ quieres otra cosa?

Muerto.

No.

Queda en paz ; lábrale luego, porque has de vivir en él en alabastros eternos.

Rey.

¿ Eso es ser piedra en Madrid?

Muerto.

Sí, piedra en Madrid es esto ; y dadme abora la mano en señal del cumplimiento.

Rey.

Si doy;.... pero suelta, suelta, que me abrasas, vive el cielo.

Muerto.

Este es el fuego que paso, de donde salir espero cuando la fabrica acabes.

Rey.

Suelta, que sufrir no puedo, vive Dios...

Muerto.

En ese ardor, teme, Rey, el del infierno.

## ESCENA XIV.

El Rey, y poco despues don Enrique y Mendoza.

Rey.

¡ Vive Dios, que á ser posible; te hiciera átomos mi aliento! ¡ Mas válgame Dios! ¡ qué digo! Hare edificar el templo; porque por él se revoque lo que me amenaza el cielo. Mas ya tras el alba el dia viene aprisa; gente siento; y el retirarme es forzoso.

Don Enrique
El es, Mendoza, lleguemos.

Rey.

Por el postigo del Parque, que cae alli, entrarme quiero, antes que me reconozcan.

Don Enrique.

¡Mi hermano es, viven los cielos, y ya por aquel postigo se entra al palacio ¿ qué haremos?

Mendoza

No darse por entendido; i pues tú no sabes qué empeño le ha detenido esta noche.

Don Enrique.
Llama á los criados luego.....
¡Mas valgame Dioa! ¿ puñal
no es aquel ? ¡terrible encuentro!

Mendoza.

Antes di terrible azar.

Don Enrique.

2 Qué está clavado en el suclo?

Algo tengo de Mendoza,

muestra.

Mendoza.

mas no creo estos agüeros: .

Prenda es de valor,

Don Enrique.

En la guarnicion que veo, conozco que es el puñal de mi hermano.

Mendoza.

Algun esceso

de pesar ha sucedido: ¡áh, quién llegára mas presto!

Don Enrique.

Vamos, Mendosa, á palacio: por aquí el paso atajemos.

Mendoza,

Vamos, señor.

Don Enrique.

El puñal
ha de ser, Mendoza, el medio
por donde el Rey me reciba
mas grato; porque su Reino,
segun su primor aprecia,
presumo que estima en menos.

Mendosa.

Dicha ha sido haberle ballado.

Don Enrique.

No se que alborozo siento, que de este puñal presumo que han de resultar mis premios: mas ya á Palacio llegamos. Mendoza.

¿Qué alboroto suena dentro?

Don Enrique.

No sé, vámonos llegando; que el Rey en el Parque, y luego en Palacio este alboroto, me ha dado mucho rezelo.

Mendoza.

No hay ya que pasar de aquí, porque todos ván saliendo, y presumo que es el Rey.

Don Enrique.

A buena ocasion le vemos.

Dentro.

Plaza, plaza al Rey.

#### ESCENA XV.

SALON DE PALACIO.

Don Enrique, Mendoza, el Rey, don Gutierre, y acompañamiento.

Don Gutierre.

Señor,

ya se sabe en todo el pueblo, que don Tello se ha escapado.

Rey.

Grande fue su atrevimiento:
haced que luego le sigan,
que ha de ser el escarmiento
de Castilla su castigo:
y llamad á los maestros,
que hayan de venir conmigo
á ver la planta del templo,
que lábro á santo Domingo,

donde he de hacer un convento de monjas, que le dé honor 4 Madrid, donde desco, que mi hija doña Juana tome el hábito primero: donde se cayo el puñal. la capilla hacer pretendo.

Don Gutierre. Sin duda se te ha caído, pues sola la vayna veo.

Rey.
Junto al pozo le olvidé:
por azár perderle tengo.

Dentro.

Llévenle luego al castillo.

Rey.

Mirad, Gutlerre, qué es eso.

#### ESCENA XVL

Dichos menos don Gutierra.

Rey.

Raber perdido el puñsl me ha dado gran sentimiento.

Don Enrique.

Rey.

¡Válgame el Ciclo! ¡qué miro! ap. mas pesar me ha dado el verlo en mi bermano, que el perderle; pues cuando me avisa el Cielo. que me ha de matar mi hermano con este mismo instrumento, con temor, y horror le miro; mas disimularlo quiero. Enrique, llega á mis brazos.

Don Enrique.

Y el alma, señor, en ellos te daré.

Rey.

¿Qué haces, traidor ?
¡Ah! de mi Guarda; prendedlo,
matadle.

Don Enrique. ¿Señor, qué dices?

Tú con el puñal sangriento me quieres quitar la vida, sais, tú me has herido, prendedlos dame ese acero alevoso, dámele, que con el mesmo te he de matar.

Don Enrique.

Gran señor,
humilde, y rendido vengo;
y si mi humildad te enoja,
besandole te le vuelvo,
como quien de su castigo
besa humilde el instrumento.

Rey.

Alza, Enrique, de mis pies, que en los decretos del Cielo nada es el hombre, y las obras, egecutan sus decretos. ¡ Qué loca ilusion me agusta! Dentro.

Entrad adentro.

Rey

¿Què es eso?

ESCENA XVII.

Dichos, don Gutierre, y las Damas.

Don Gutterre.
Señor, las guardas del campo iban siguiendo á don Tello; y los criados del infante, sin conocerle, creyendo que fuese algun malhechor, le detuvieron á tiempo que ya iban á prenderle, y le traèn.

Rej.

Mucho lo siento, ap. porque es preciso que muera.

Don Enrique.

Mis criados le prendieron, ap. ya es empeño el ampararle.

Doña Leonor.

Señor, a tus plantas vuelvo, porque te hace mas deidad, aunque te ofenda, mi ruego.

Doña Maria.

Mirad, senor, nrestro llanto.

Gutierre, lleveule luego á egécutar la sentencia; no entre aqui, y el privilegio de verme la cara alegue. Don Enrique.
Señor, si el merecimiento
de haber entrado en tu gracia
puede alcanzar este premio,
te pido que le perdones;
y sea aquese el primero
favor que de tí reciba,
para empeñar mis alientos
en las glorias de servirte.

Rey.
Muy poderoso es tu ruego;
hermano, su vida es tuya.

Don, Enrique.
Mil veces tus plantas beso.

Rey. Venga ál, y don Rodrigo.

# ESCENA XVIII.

Todos.

Don Gutierre.

Aqui estan todos.

Peregil.

Laus Dec.

Don Tello.

Y yo rendido á tus plantas.

Rey.

Dad la mano à Leonor, Telle.

Don Tello.

Ya se la doy con el alma.

Doña Leonor.

Dulce fin de tanto empeño.

Don Rodrigo.

Tambien yo a dona María.

# Dolla Marla Tu vida es la que yo aprecio: Peregii.

Oigan ustedes, que falta

aquí lo mejor del cuento;

y es, que sepan que aquí acabá
el Valiente Justiciera.

The state of the s

# El Valiente Justiciero , y el Rico-hombre de Alceldi

Ol an extended the Life, El Valiente Justicione, es una comedia en que se piata el carácter/denun personage histórico; y cuando éste es tan estraordinario como el del Rey don Pedro de Castilla, el objeto es algo mas importante que si se pintara una clase entera de hombres comunes; por egemplo, los avaros, los hipócritas é cualesquiera otros de aquellos que solo saben hacerse despreciar ó aborrecer; y cuyos retratos mada nuevo nos enseñan. El poeta, para conseguir su designio, combinó una fábula, tomando de la tradicion popular, todo aquello que podia convenirle, ó inventando enteramente sucesos que punca existieron; pero que si hubieran existido, hubieran becho aparecer al Rey don Pedro tal cual se le vé en el teatro, sugiriéndole los mismos sentimientos y acciones que le presta la comedia. Este es el privilegio esclusivo del genio: nadie sino el puede comprender y esplicar & los hombres grandes, ponerse verdaderamente en lagar suyo, y suplir los continuos vacios que presenta la historia.

Toda la obra respira el mayor interés. Es el triunfo del oprimido, sobre el opresor; y uno de tantos
egemplos de la tiranía feudal, desterrada felismente
del mundo por los esfuerzos de los Reyes. En cuanto á la fábula está dispuesta con toda maestría; pero
como no podia conciliarse con las unidades clásicas;
para desenvolver de todo punto el carácter del personage principal, era preciso verle sucesivamente en
casa de don Tello, en su palacio, y riñendo en el
campo de noche, basta poner finalmente al Ricohombre de Alcald d los pies del Rey don Pedro. Casa-

quiera de estas situaciones espuesta en relacion, destruiría infaliblemente el efecto de la obra. Otro tanto decimos de los demas incidentes, tales como el robo de doña María; la audiencia del Rey, y su primera salida tan análoga á la idea que nos hacen formar de él la tradicion y la historia. En efecto, don Pedro llega á la escena despues de reventar un caballo en que corria persiguiendo á su hermano don Enrique. Este sin duda era el hombre que se entró en el Guadalquivir igualmente á caballo, y con la espada desnuda, para vengarse del Nuncio del Papa que le bahía escomulgado desde el barco, por mo atreverse á saltar en tierra.

En cuanto a las cabezadas, era de temer que produgesen mal efecto en la representacion; pero es tan grosero y brutal el orgullo del Rico-hombre; trata á todo el mundo con un desprecio tan insolente, que aunquo el poeta fingiera que le quitaban mil veces la vida, na pareceria bastante desagraviada la humanidad, sino se le daba antes de cabezadas. Así es que apesar de que algunos críticos las han vituperado, jamas se ha visto que ningun espectador las desaprobáse, ni diese indicios de descontento; antes muy al contracio.

Otres episodios no son tan felices, como la llegada de don Ensique y la aparicion del muerto. El
sutor quiso dar sin duda á su obra mas colorido histórico p pera aunque la intencion era laudable, debió
suprimir aquellos papeles, sino podia hacer que tusiesen entrambos mas parte en la accion. Respecto á
la sembra del Clérigo, debia ser como dice un amigo
muestro, una especie de fatalidad obstinada en perseguir a don Pedro, que nunca se apartase de él, y á
cada instante le mostrase realizados los temores de
su conciencia. Así lo concibió tambien al poeta; y \(\)

escena en que se aparece al Rey el difunto, su lenguage, el vaticinio, el lance del puñal, todo es mey bueno y muy propio del género ideal 6 romántico é que pertenece la comedia; pero lo repetimos, no está bien liga-lo con la accion principal, ni tiene la estension que debia.

Se ve que la comedia del Rico-hombre de Alcalé es, por deairlo así, un suntuoso templo gótico, que no tiene la competencia con ninguna de las obras colebres de los arquitectos griegos y latinos: porque le grandioso del pensamiento, lo atrevido y gallardo da la gecucion, la abundancia y proligidad de los adornos; y por fin cuanto entra en su composicion. mo que todo lleva consigo la idea del poder y de la riqueza, hacen de el un modelo tan perfecto y admirable en su genero, como aquellas en el suvo: y acaso mas conforme a su objeto, puesto que conmueva mas fuertemente el alma, infunde mas sobrecogimiento religioso, y parece mas propio de la divinidad á quien se dedica; por cuanto se aleja enteramente de las formas comunes, y de los objetos destinados para los usos de los hombres.

Esta fábula sin embargo tiene un defecto muy grande, y es, que no es de Moreto como lo parcer Gualquiera que lea el Infanzon de Elescas, de Lope, verá que aquel tomó su comedia de la de éste; y que no se trata aquí como en el Desden con el Desden, de apoderarse de un pensamiento ageno, y bacerle suyo á favor de una nueva fábula y diálogo, sino de copiar servilmente una creacion original; conformándose enteramente con ella, y conservando hasta sus defestos. Apesar de todo, el Infanzon de Illescas ha muerto para la mayor parte del público, y el Rico-hombre de Alcalá vive y vivirá eternamente. Esta es la respuesta y justificacion de Moreto, que prestando 6.

las obras de Lope una prenda que éste amenudo no tenia; esto es, la energía de la frase, y á veces la de los sentimientos, se asoció á la gloria de aquel genio sobrehumano, y en todas sus imitaciones consiguió obscurecerla. 1000

which was the set of t

TRAMPA

ADELANTE.

Sing continued to

A section of the section of

#### PERSONAS

Don Juan de Lara, galan.
Don Garcia de Toledo, galan.
Don Diego de Vargas, galan.
Millan, gracioso.
Doña Leonor de Toledo, dama.
Doña Ana de Vargas, dama.
Inés, criada.
Ginés, criada.
Ginés, criado.
Jusepico, page.
Manuelico, page.
Un esportillero.

Le escena es en Madrid.

## ACTO PRIMERO.

#### ESCENA PRIMERA.

DECORACION DE CALLE.

Doña Leonor é Inés con mantos, don Juan con habis to de Santiago y Millan de soldados

Don Juan.

Espera, Leonor, detente; que ni yo entiendo tu queja, ni sé que dices.

Doña Leonor.

Don Juan .

no es menester que la entiendas; Bamos, Inés.

Inés.

Ya te sigo.

Don Juan.

¿ De suerte, Leonor, que niegas á mi noticia el delito para honestar la sentencia ? ¿ Qué poco debe de ser, y qué mucha la cautela ó el alivio, que en dejarma siente ya la intercadencia del amor que me has tenido; pues de parte de mi ofensa, para dar vida á mi culpa, como interesada en ella, temiendo que te la yele al aire de mi respuesta, el calor de tu silencio
tiene abrigada la queja?
Pues vete, Leonor, ¿ que agriardas?
vete ya, y mi pecho sienta
haber llegado contigo
mi amor á tanta tibieza,
que por dejarle te vales
de fingidas apariencias.
¿ Fingidas dije? es error,
que si á este fin las intentas,
creeré que tengo la culpa
de querer tú que la tenga.

Millan.

¿Qué es irse, sin que primero nos diga toda su pena? Denos la cuentamuy clara. o pensaremos que es yema.

Doña Leonor. ¿Pues es, don Juan, tu traicion tan recatada y discreta, que ha menester de ignorada. que yo aqui te la refiera? Mas digo mal, que tú eres, sí . hombre al fin de tal cautela. que por mi respeto sabes serlo, sin que lo parezca; porque ir un coche dedamas por el Prado, y tú tras ellas, vendiendo á sus atenciones el desaire por fineza; llegar otro coche á hablarlas. empeñarte tú por ellas. sacar la espada, y renir en público una pendencia, no era cosa, que llegar

andh! replicatios vo! volverie á instar que anduviera t decirle yo: si te mueves ! te he de romper la cobeza : no pararse á mi razon: y viendo la desvergüenza. sacar la espada, y cumplicle por entero la promesa: salir todos los del coche: cerrar con ellos ser fuerza, ver mi lado defendido de quantos estaban cerca: conocer mi razon todos. v sin mas medio que verla como nube de verand, deshacerse la pendencia; irse el coche de las damas, sin que yo las conociera; haberse informado acaso de mi posada, y quien era, porque en Aladrid, de los hombres como vo, es fácil saberla: hallar á la noche en casa un papel de alguna de ellas, que decia : Agradecida os quiere ver quien desea del empeño que os costó ; Estimaros la fineza. Responderle yo al instante: Caballeros de mis prendas. premio y agradecimiento Vienen , por lo que profesan , en cumplir su oblgiacion; yo la cumplì y cobré de ella. Este ita sido todo el cas

que con medrosas ideas tiene las sombras que mira, por cuerpos que le amedrentama segun lo que estás de partede mi culpa, siendo incierta, creyera, que de cansada la procure tu tibicza, ¡No puede ser eso engaño? y no puede ser que tenga. como en mis sucesos parte. en tu mudanza mi estrella? Pues si la tiene, y movida de sus impulsos me dejas. no has de llevar de rason ni aun esa breve apariencia. Porque todo tu argumento es como en otros, que aprietan verdad el antecedente. y falsa la consecuencia. Verdad fué ballarme en el Prado. vendo vo á una diligencia de pretension al Retiro . . y al pasar la puentezuela. como es uso del paseo, ir acaso á tomar vuelta. junto á mi un coche de damas. encontrarse alli con ellas. otro de unos caballeros. cuyo cochero en las ruedas el coche trabó de suerte, · · · que el otro volcar pudiera. A las voces de las damas acudí yo, v con presteza detener à aquel cochere; decir sus duestos: apriesa.

andh: replicatios vo: volverle á instar que andúviera : decirle yo: si te mueves: te he de romper la cobeza i no pararse á mi-razon; y viendo la desvergüenza, sacar la espada, y cumplicle por entero la promesa; salir todos los del coche: cerrar con ellos ser fuerza . ver mi lado defendido 'Ar ruantos estaban cerca : conocer mi razon todos, v sin mas medio que verla como nube de verand, deshacerse la pendencia; irse el coche de las damas, sin que yo las conociera; haberse informado acaso de mi posada, y quien era, porque en Aladrid, de los hombres como vo, es fácil saberla; hallar á la noche en casa un papel de alguna de ellas,\_ que decia : Agradecida os quiere ver quien desea del empeño que os costó ; estimaros la fineza. Responderle yo al instante: Caballeros de mis prendas, premio y agradecimiento Vienen , por lo que profesan , en cumplir su oblgiacion; yo la cumpli y cobré de ella. Este ha sido todo el caso,

y porque quedes mas cierta de que yo no la conozco, su papel te dará señas de que no la ví en mi vida. Este es, Leonor; y no sientas que esté mi satisfaccion tan fácil, clara y abierta; porque malogre el intento con que mi culpa acrecientas, que yo habiendo conocido, como hasta ahora debiera. que te cansa el ver un hombre; que de sí mismo es ofensa; ajado de la fortuna, pobre, abatido y sin seña. del logro de su esperanza, que nadie vive sin ella; como por merecer premio, que fuese á tu planta ofrenda, la slor de mi juventud fuí á gastar en la guerra, al sangriento horror de Márto repetiré la violencia, á hallar premio en una bala, que ponga fin á mis quejas: muera yo de desdichado, que á pesar de las estrellas, tambien para un triste hay muerte, aunque su industria la aleja.

Millan.

Dices bien, vamos á balas, que es gran cosa morir de ellas, y no aquí de melecinas.

Doña Leonor. Detente, don Juan, espera. Millan.

¿Qué ha de esperar un pobre hombre tras tantas impertinencias? Doña Leonor.

Bonde vas?

Millan.

A buscar balas

en cas de la confitera del Caballero de Gracia:

Doña Leonor.

No hagas burla de mi pena. Don Juan?

Don Jupn.
¿ Qué quieres , Leonor ?

Doña Leonory

¿ Que he de queser? que no ofendas mi fraeza, que me escacles; y que de una vez no quieras darme la satisfaccion.

y hacerme culpa la queja.
Que en la sencillez de amor es maticiosa destreza la que juntar sabe á un tiempo la herida con la defensa.

Don Juan.
¿Malicia es satisfacerte,
y no lo es dar tú la queja,
suponiéndome el delito
para obligarme á la pena ?
Vamos, Millan.

Millan.

Millan, vamos.

Doña Leonor.

Aguarda.

#### Don Juan.

Leonor; si lo solicitas,
¿ por qué lo escusas tú mesma?
Yo conozco aun en mi sangre
méritos de mi nobleza,
que no me dá la fortuna
con que de tí dignos sean.
Lo que mi nobleza alcanza,
lo desmiente mi pebreza,
pues si sé que tú lo sabes,
¿ quien es tan necio, que espera
que pronuncien las palabras
lo que articulan las señas?

Millan.

¿ Qué pobreza ni que háca? 1. vive Dios', que me enfurezca. Mi amo es don Juan de Lara. y si-se pone en las rejas, de la casa de los Laras es mi amo la cabeza, y á Santiagos de Santiago ganó un remiendo en la guerra, v sino trae buena ropa, es por ser tal su nobleza, que el remiendo de la capa á la camisa le llega, y ha llevado por ganarla mas hotes que una receta, y gastó mas en heridas, que otros en maugas y medias, y le han tirado mas balas, que á gatos en azoteas: y si ayuna, es devocion; y si sin cenar se acuesta.

I.

es por querer mal à Judas, y téner miedo à la cena; y del gasto de su casa, será probanza mas cierta el queso y los panecillos que debemos en la tienda. Y es mucha superchería tratarnos de esta manera; y vamos de aquí, señor.

Doña Leonor.

Vuelve, Millan.

Millan.

No doy vuelta,

sino por una halona.

Dona Leonor.

¿ Qué dices?

Millan.

Que esta está vieja.

Doña Leonor.

Don Juan, si mi amor estimas. y la fé segura es necia. enojarte mis temores, es no quererme discreta, Tan seguros sois los hombres. que una muger de mis prendas, 'en un indicio tan claro. ofendió con la sospecha? Sino me hubiera ofendido una tan viva apariencia. fuera preciso faltarme el discurso o la fineza: pues si mi amor acredita mi temor, con él me deja, sufreme, dom Juan; celosa, para no quererme necia.

Estar con razon quejosa, que es querer dejarte piensas; ¿ pues qué pensáras, don Juan. si me halláras satisfecha? Los celos nunca despiden. , ántes, si se advierte, niegan, que el dar la queja un amante, ; es por no querer tenerla. Queja y ruego todo es uno en amor, mas quien la alienta disfraza el golpe del ruego al sonido de su queja; y sino, dé tu razon a esta pregunta respuesta. ¿Quien no intenta la venganza, para qué dice la ofensa? . ;, ;, Mas esto tú no lo ignoras: ca, don Juan, llega, llega; ruégaselo tú, Millan.

#### Millan.

Cierto, que yo no quisiera arriesgar mi autoridad á un desaire, si lo niega. ; Ah, señor! si yo lo pido, ¿ querrás?

Doña Leonor.
Diselo de veras

#### Millan.

¿ De verás? pues concertemos cuanto, mirado en conciencia, valdrá, poco mas ó menos, ajustar esta pendencia.

Done Leonor.

1Quieres Paga ?

Millan.

¿ Mis derechos mo es justo? ¿ quieres que sen

alcahuete del Campillo?

Doña Leonor.

Toma este diamante.

Millan.

Venga.

Don Juan.

Aparta, picaro.

Millan.

Nolo.

Don Juan.

a Tal imfamia emprendes?

Miltàn.

Etiam.

Don Juan.

¿Para qué?

Millan.

Para sacar de empeño un lio de prendas, y el vestido del figon.

Don Juan.
Vive el cielo, que la léngua
te arranque aquí sino callas.

Millan.

Vive Dios, que la gallega 'me ha dicho que han de'vender el coleto en la taberna.

Doña Leonor.

¿ Qué dices, don Jnan? Don Juan.

¿Leonor,

qué ha de decir quien desea para ver, luz en tus ojos? Hay infamia como aquesta!

¿que haga las paces de valde

quien ha ya un mes que no cena;

y la noche que hay guisado
le hace de carne de huerta?

Doña Leonor.

Pues, dou Juan, aquí el temor de mi hermano me desvela; á la hora señalada mi fe esta noche te espera, para que de tus temores te aseguren mis finezas. Toma los brazos, y á Dios.

prazos, y a Dios. — **gordsale** Don Juon.

Vida con ellos me dejas de aquí á la noche.

Millan.

Laus Deo;

mírenlos; tan facil fuera reducir á Cataloña. Don Juan.

Yo llegare hasta la puerta.

Doña Leonor

Don Juan, no pases de aqui.

Don Juan.

Ya conoces mi obediencia, Doña Leonor,

A Dios.

Millan.

Con la colorada,

Don Juan.

¿Vas ya, Leonor, satisfecha?

Doña Leonor.

No basta desenojada?

Don Juan.

¿ Quián te enojó?

Doña Lennor.

. Mi sospecha.

Don Juan.

¿ Pues' aun dudas?

Doña Leonor:

Soy amante.

Don Juan.

1 No me crees?

Doña Lennor.

Eso quisiera,

Don Juan.

¿ Quién te lo estorba?

Daña Leonor

Mi amor.

Don Juan.

2 Por qué?

Doila Leonor.

Porque lo desea.

Don Juan.

Pues no lo vé?

Doña Leonor.

No, que es fa-

Don Juan.

Mejor cree.

Dolla Leonor.

Si; pero es ciega.

Don Juan.

Pues yo iré esta noche.

Daña Leonor.

ola o A quél o

Don Juan

A que sin dada lo veas. .... :

Dona Leoner.

Quieras tú que amor lo quiers.

Millan.

Acabose en tiquis mihis, propio paso de comedia.

ESCENA II.

Don Juan y Millan.

Don Juan.

Millan ?

Millan.

No de la cogulla.

Don Juan.

¿ Por qué ?

Millan.

En Castilla la vieja, los de la cogulla tienen cosa de un millon de renta.

Don Juan.

Gran gusto son unos zelos si un dulce fin los concierta.

Millan.

Y principalmente, cuando la hora de comer se llega, y solo ese plato dulce hay que poner en la mesa.

Don Juan.

¿ Siempre de eso has de hablar, necio?

Millan.

Pesia'el alma de mi abuela! ¿de qué he de hablar á las doce, si está nuestra chimenea

como viudo de entierro? ¿ Tus tripas no consideran que á tal bora, en cualquier casa anda un almirez, que suena á los órganos de Móstoles ? ¿ Y el olor de las especias se entra tanto por el'alma, que el azafran nos penetra la cara, pues de hambre estamos amarillos como cera? ¿ Pues luego hay apelacion? las pistolas la tendera tiene ya de lo fiado tan cargadas, que rebientan. Mira si hay mayor desdicha pues es tal nuestra miseria. que hasta las bocas tenemos empeñadas en la tienda: El broquel ha ya tres meses que está con la pastelera : y como tiene el broquel. riñe siempre que me encoentra: y aun el broquel empeñado. antes da alivio que pena : porque con eso tenemos em peñadas las pendencias. Si vas á pedir prestado. solo hay quien preste paciencia. Si á la conversacion vas. por si un barato se suelta. suelen! jugar dos amigos ( que te lia de dar cualquiera ) tres horas, y se levantan en paz á las dos y media. Tus padres ya se murieron,

y aun no sabes de tu tierra si son muertos todavia. La guerra voló tu hacienda de ir y venir cada dia al secretario de guerra. Solo traemos mas hambre, porque dá á los dos audiencia. Y tras toda esta desdicha, solo es lo que me consuela, que en la corte pretensiones, aunque largas, son inciertas.

Don Juan.

Millan ...

Millan.

Voto á san Millan, ¿ para esto tienes respuesta? Don Juan.

2 No sabes como he servido?

Millan.

¿ Servido? como vayeta de Rodrigon de desvan, que les dura un año nueva, dos raida, y cuatro rota, hasta que algun luto pescan, que por él pienso que cantan sin duda el requiem eternam.

Don Juan.

Don García de Toledo, hermano de Leonor bella, es un caballero ilustre de alta sangre y rica hacienda: no me atrevo á declarar, viéndome en tanta pobreza, que aun si estuviera decente para hablar en sa presencia; conociendo mi valor, mis servicios y nobleza, no dudo que acetaria el casamiento.

Millan.

Pues deja
esta empresa, y de la dama
que envió el papel, aceta
lo que ofrece agradecida,
que annque no sabemos de ella,
ni quien es, ni donde vive;
hien que el nombre ae nie acuerda
que era dona Ana de Vargas,
por mayor me hom dado señas,
de que es una indiama, que
trae toda la China acuestas.

Don Juan
Villano, si á hablarme vuelves
de otra, que Leonor no sea,
te he de matar, vive el ciclo;
y ahora, ahora lo hiciera,
a no pensar que te burlas.

Millan
¿ Pues habia de hablar de veras,
siendo esta una muger rica,
que con su amor te remedios,
y estando muriendo de hambre?

#### ESCENA: III.

Dichos y Casilda tapada.

Casilda.

Cc.

Millan.

... . ... Qué tapada es aquesta?

Don Juan. ¿Llamaisme á mi? .. Millan . Que no , dice . y á mí sí, dice por señas. Don Juan. ¿ Pues buscais este criado? Millan ¿ No lo ves.? oiga ¿ te pesa? . . . i ¿ pues no sereis vos Leonor? 112 Don Juan. niA ti te llama, anda, llega. Hace señas. Millan. Oyes, dice que te vayas. Don Juan

# Ve, que yo estoy à la vuelta.

Millany Casilda.

Millan.

Madre de Dios, si de mi se ha enamorado esta necia, y me trae algun socorro.

Casilda.

¿ Como no llegais?

Millan.

¿Sois negra.

··· Casilda.

¿ Negra?

"Millan.

Es que yo espero el cuervo; y quisiera ver sus señas : mas no veo el panecillo, por mas que encorvo las cejas. Casilda.

Hambre tiene?

Millan.

De sitiado.

Casilda.

Sigame.

Millan.

Donde me lleva ?

Mire que estoy en ayunas.

Casilda.

Asi se ha menester, venga.

. Millan.

¿ Pues me lleva á sacar manchae?

Casilda.

Esa ca la casa.

Millan: 2 Tan cerca?

Anite . Casilda.

Y en aqueste cuarto bajo.

Entran.

ESCENA V.

SALA EN CASA DE DON DIEGO.

Millan y Casilda.

Millan : : : :

Muy grande jaula es aquesta.

Casilda.

Y es chico el pájano acaso?

Millan.

Desvan creí en mi conciencia, y iba resuelto á pecar, ai algo de almorzar me diera.

Casilda.

le réstante es eup aon Y

Millan.

Con cosa de diez docenas
de huchos y diez libras
de tobino, y una pierna
de carnero, en otras diez
librillas de arroz envuelta:

· · Gasilda

Mucho cuenta por el dies.

Tengo con el diez gran cuenta.

Pues aguarde en esta sala,

que ya salgo

.. Millan.

Escucha, espera,

muger, ¿ de quien soy llamado?

De una muger de hartas prendas.

, Millan.

¿ Quiere que se las empeñe?

Es muy rica

Millan.

¿ Paes qué intenta?

Casildu.

No sé, ella os llama.

Millan.

¿ Es á juicio ?

porque le pierdo en conciencia.

Casilda.

Parece que tiene miedo.

. Millan.

Si tengo.

Casilda.

Pues duda fuera.,

. ¿ conéceme ?

Millan

Si, ella es;

mas yo no sé quien es ella.

Casilda.

¿ Ya olvidó el lance del Prado?

Millan.

¡ Wálgate el diablo! ¿ W cras? ¡ Jesus, y lo que has crecido!

¿De ayer acá? buena es esa.

Millan:

¿Vives aqui?

Taglar of the

Casilda.

Con mi ama.

Jesus! ; la indiena?

Gasil**ė**s.

La mesma.

Al lado de Leonor vive: ap.
por Dios que la han hecho buena.
J Pues como no me dijiste
cuando el papel estas señas?

Casildo.

Porque no osaba ini ama, que tua casa vidieras; porque vive con su hermano, que es la misma quinta esencia de la miseria y los delos, siendo tanta su riqueza, que tiene, aunque miserable, mas dinero que miseria: es fábula de Madrid su mesquindad, y il viera

```
que entrabas aqui, llevaradoro ::..
 hecha rajas la cabeza.
           . Willan
 Pesia ek alma que me hizog - "
 ¿ pues á eso me traes?
   Cesilda.
                       No temas.
 que á estas horas no está enicasa.
    ! ... 10 Millan. 1 / 2 ! st.
 ¿Pues tu señora, que intenta?
    .ne es aifasilda. : 2070 ed ;
 Está perdiende el juicio
 por don Juan. The po aveilt . .
            Millan.
        and ind Que linda es esa!
 ¿ Pues no haremas que nos valga?
           No te perderán con ella.
  .... S. s.J. Millan.
 Tiene que dan Augus
         . gr; Casilda. . obsl A
mass : Brid HallEs señora id and
 de la mitad de la hacienda.... 1 :
        Millon
                         ,642400
 IY tiene ora? wen't
       . .... Gasilda
                       tinspriik
         ் நடிரவ முறை முக்கிக்கி தயும்
       compil Millan with approa
 2 Tiens plate in construction of an earp
        Casilda.
        . A. Sarpi Como tierra.
           Millan.
 LY vellopaling the contract of the prost
            Casilda.
        ... Como buerajos, ...ur .::
```

Millan

¿Y tras esto se le suelta?

Casilda.

Como á una media de pelo.

Millan.

Señores, yo halle la tierra, que dicen que está empedrada con torreznos y manteca.

Casilda.

Yo entro alla.

ESCENA VI.

Millan

¡Jesus, que estrados, que sillás y que alacenas!
¿y con esto es miserable?
Mas si tiene tales telas,
¿como ha de ser hobo un hombre que alada con tales piezas?

STATESCENA VII.

Millan, dolla Ana y Casilda. Doña Ana

¿Es este?

Milign.

Doña Ana.

Mucho me huelgo de verte.

Millan.

Doña Ana.

Es agradecerte lo que no debo á don Juan; porque segun lo que inhere de su respuesta, don Juan anda muy poco galan, por andar mas caballero; pues sabiendo que yo sé su valor y su nobleza, ajada en tanta pobreza, no venir, negarse fué, con términos cortesanos;

Millon.

Pues no se pierda el favor, que aqui estoy yo con dos manos. Doña Ana.

Yo con una le queria;
porque sé de una señora;
á quien su brio enamora,
de hermosura y bizarría,
que en su sangre no hay quien note
sino timbres de honor llenos.
Y si se casa, lo menos
son cien mil pesos de dote;
que le estima, y puedo yo
ir la boda disponiendo.

Ah Millancillo!

Millan.

Casilda.

Ya entiendo.

me ar, dl.

Casilda.

Vé en ella.

Millan.

No, sino no.

Al empeño agradecida, que tuvo por mí, quisiera ser de sus bodas tercera. Millan.

Pues, señora de mi vida, no dilates dicha tal.

Doña Ana.

¿ Se casará?

Millan.

De cogote:

con cien mil pesos de dote se casará un Provincial.

Doña Ana.

Solo el sí suyo se espera.

Millan:

Sahumado te le traeré. ¿Y dónde hablarte pódré?

Done Ans

Por esa reja postrera, desde las diez; que estas son las horas de aseguralle.

Millan.

Seré à las once en la calle mas puntual que un leon. ¡ Qué haré, cielos, que á don Juan decirle esto no es posible, sin que de su amor terrible pruebe la furia Millan! Pues que se cuente de mi. que aquesto dejé perder, pudiendo aquesta muger. valernos un potosi,... : 4 nequaquam : yo haré, que sea tal embuste el que be de hacer con los dos, que yo he de ser. el primero que lo crea; comience la trampa aquí. Señora, voylo à emprender.

Dona Ana.

Pues no dejes de volver. Millan.

Fuera no volver por mí.

Doña Ana. Pues vete,

> Casilda. · Detente, espera.....

Mi señor asar.....

Millan.

Y encuentro. Doña Ana.

¿ Qué dices? Casilda.

Que entra acá dentro.

Doña Ana. Pues procura tú echar fuera

**á** Millan Milan.

Lindos regalos

me estrenan. Doña Ana.

Gran mal recelo.

çase.

oase.

· Millan. ¿ Hay algun sante en el cielo, abogado de los palos?

· Casildo. No sé que hater, que ya ha entrado, procura escurrirte afuera.

. Millan.

Muger del demonio, espera que diré que me has llamado.

> 4 4 7 1 Securpos Security

### ESCENA VIII. Don Garcia, don Diego y Gines. Don Diego. Llega sillas, Ginés, Don Garcia. Solo os quisiera. Don Diego. Pues solo me teneis: vete alla fuera. ... (1) Millan. ¡ Ciclos, qué miro! Aqueste es don García. hermano de Leonor: la dicha mia le trae para escaparme mientras hable, i y el don Diego aun de traza es miserable. Don Diego. Decid lo que mandais. Temblando be estado ap. de que me venga á pedir prestado. Don Garcia. Pues yo soy don García de Toledo. Don Diego. Por vos y por vecino, no me puedo escusar la noticia, y es ociosa. Don Gorcia Por lo que le prevengo es otra cosa. que es la razon de hablaros enojado. ., Don Diego. Peor es esto que pedir prestado. ¿ Vos enojado? Don Garcia Y ofendido el brio. Don Diegn. Tenga usted. ¿ Esto pára en desafio?

. . . . . .

<sup>(1)</sup> Vase Ginés, y retirase Millan al paño. . `

Don Garcia.

No llegan & ese estremo mis cuidados.

Don Diego.

Porque me costó uno mil ducados, y el duelo que en aquesto hubiere habido a aquí hemos de dejarlo con olvido; y así, mire si al campo usted me lleva, porque primero reniré en la cueva.

Millan.

Ahora escurrirme puedo.

(1)

Don Garcia

Tente, hombre: helóme el paso.

Don Gnreia.

Que yo estoy ofendido, de que siendo tan notoria mi fama y mi nobleza, y en mi esfera (bien digo) y mi riquesa, vos deis nota mirando mis balcones, de perder á mi honor las atenciones; porque mi hermana solo ser mirada puede de quien pretenda ser su esposo. Y si con este fin ella os agrada, teniendo hermana vos, que hará dichoso con dote y hermosura á cualquier dueño; y sabiendo mi sangre, y que mi renta seis mil ducados son, parece afrenta haber con el escándalo hecho empeño lo que de entrambos fuera conveniencia, propuesto con amor á la prudencia. Y así.....

Don Diego.

Tened, que lo que está entendido,

<sup>(1)</sup> Al irse mucoe la silla, y vuelvese à esconder.

pierde el tiempo, y esforba referido, y si ese homrado escrápolo os desvela....

Millan.

No quieren darme pan y callejuela? Don Diego.

Verdad es, que he mirado vuestra casa, y de esa mi señora la hermosura, en quien confieso que á cuidado pasa; mi atencion ha olvidado mi cordura, poniendo la ocasion á mi cuidado el natural favor que da su agrado.

¿ Qué escucho? por saberlo les perdono la mitad del peligro de los palos; mas ahora que están bien divertidos me zafo: en mis ples vayan mis sentidos; yo fingiré que entraba, si me encuentra.

· Millan.

Don Diego.

Aunque nunca bastó....... ¿ Pero quién entra ?

Sale Millan.

Yo.

Don Diego.

¿Cómo? ¿quién es yo?

Millan.

¿Qué sé yo? Un hombre.

Don Diego.

¿Cómo aquí entrais?

Millan:

Yo? bueno.

Don Diego.

¿ Venis loco?

Millan.

¿No me conoce ?

Don Diega.

No

Millan.

Ni yo tampoco :

Don Diego.

Villane 4. vive Dios. ....

Millan.

a cobrar una letra, si me agarra.

Don Diego.

¿De qué la letra es?

Millan.

De la guitarra 3 de la digo de mi amo el mercader slamenco.

Don Diego.

¿ Qué amo? Hablad. ¿ Cómo se llama?

Millan.

Balán Samuel. No sé cómo me escurra.

Don Diego.

¿ Balán Şamuel ?

Millan.

Desciende de la burra.

Don Garcia.

Este es un loca : y no debe enojaros.

Don Diego.

Idos, y ved que aquí puede libraros de la ignorancia el privilegio loco, Millan.

Pues á cobrar no he de venir tampoca?

Don Diego.

Y si á cobrar venís ; sahed la casa ; que si volveis á repetir la traza , bajar por un balcon será el atajo. Millan.

Mire usted, que es aqueste cuarto bajo.

Don Diego.

Pues poso tiene, andad.

# Millan

| & Dios, Balán Samuel vaya conmigo,          |
|---------------------------------------------|
| ESCENA IX.                                  |
| Den Garcia y don Diago.                     |
| Don Diego                                   |
| i cinomari                                  |
| Lion Garcia.                                |
| Proseguid, senor don Diego.                 |
| Don Diego,                                  |
| Digo, pues, que jamas el fiel sosiego       |
| del recato alteró mi pensamiento;           |
| mas pues llega á tratarse el casamiento u   |
| de los dos, sin que medie la violencia,     |
| se ha de ajustar tambien la conveniencia.   |
| ¿ No habeis de dotar á vuestra hermana?     |
| Don Garcia.                                 |
| No, porque á un mayorango, vinculados       |
| tiene de renta cuatro mil ducados.          |
| Don Diego.                                  |
| ¿En juros?                                  |
| Don Garcis.                                 |
| No señor, tierras y casas.                  |
| Don Diego.                                  |
| ¡Linda hacienda! ¿Y las casas en qué parte? |
| Don Garcia,, int                            |
| En la calle mayor.                          |
| Don Diege.                                  |
| Famoso asiento;                             |
| ¿y son libres de huesped de aposento?       |
| Don Garcia                                  |
| Y de otra cualquier carga.                  |
|                                             |

Don Diego.

Yo tengo una

de las del privilegio de Laguna; il tiene cien pies de fondo, con cochera; y setenta y dos pies de delantera, que no la trocaré por un tesoro; en fin, es una piesa como un oro.

Don Garcia.

Ni yo, que son las casas de mi hermana libres y juntas.

Don Diego.

¿Todas en mansana?

Con ese dote, que es puro diñero, es contento casarse un caballere.

Don Garcia.

Pues si la voluntad está tan llama, yo el dote no preganto á vuestra hermana, y el concierto la plática concluya.

Don Diego.

La mitad de mi hacienda es toda suya.

Don Garcia

¿Pues que resta hacer?

Don Diego.

Daros la mano.

Don Garcia.

La palabra es bastante.

Don Diego

Eso no es llano; escritura ha de haber de lo tratado, que para aqueso pago yo un letrado.

Don Garcia.

Pues señalad el plazo.

Don Diego

Eso deseo;

mañana, que no es dia de correo.

```
Don Gortis. R.
Pues yo os vendré á buscar....
         Don Diega.
      riile ... No , yo ire a veros:
        operate Don Garcia.
Parientes somos ya.
         .... Don Diego.
           Mas caballeros.
           , Don Gercia.
A Dios.
            Don Diego.
        A Dios. No tiene tanto agrado op a
desde que le imagino mi cuñado
        ESCENA X.
      chart and the next
        DECORACION DE CALLE.
     Don Juan y Millan de noches
      gi u
             Don Juan.
   . Jesus, Jesus, qué locuras!
    ¿Eso té has puesto á pensar?
              Millan.
    ¿Si lo has de ver y tocar,
    señor . para que me spuras?
        Don Juan
    Mercader tienes?,...
     , san Millan.
        wie z ... en & Rugs.no.?
             Den Juan.
    Pues come el crédito corra.
    y H .por ellas nos socorra , .....
    mil firmas te dagé yo.
          Viéndote en ipohessas tantas ::
```

que en tu amor a firme apliestas;
pues siempre en tu amor se scuertas
del modò que te levantas;
,80797 melacordo in hambre prolija
de un mercadon rico de sano
de mi tierra; zamoranogres entre in l

de un mersudak rico (k sano de mi tierra ) zamorano (100 zenim in 100 de mi tierra ) zamorano (100 zenim in 100 de mi tierra ) zamorano (100 zenim in 100 zenim in 100 zenim in 100 zenim titulo de prestallo (100 zenim

á honestar la petición; mi sistema de la negación; para que nó cante el gallo.

Tu nombre en ninguna tienda por tu bitarria es nuevo; i y aitu firma le llevo; me ha de dar toda su hacienda.

¡ Que destrinado estás ! ha mada . ¿ Pues esto se puede creer ? ho: I -

¿ Si yo traigo vitte comer; ..., señor; noi lo probarás? ..., accios Asi el pan busca el pobrete; y de carpintero esimpa; ..., ..., que ninguno hace una trampa; que no lesobre un zoquete.

Firms tienes y ficencia; r von i ¿veamos que de ella se infiere?; or Mittan. em al lan

Si ella no te envidueciere, so me vuelva do sentencia, la call rie

ŊÞ.

Sobre esta firma que ha dado traigo ya escrito un papel para la indiana, y en él aceta amor de contado; que como ella ha visto ya firma de mi amo val instante le oreerai, y aunque de amante el papel sin firma va. como ella no le ha de ver i ni él á ella , si yo puedo, para **Sue** dure el enredo. este crédito ha de ser. La letra que yo hago estado ... á la firma parecida virte; 11 - 12 ! con que va la tramph urdida, que engañará á un Calabrést Confusive mis buenas mañas, que yo me las sabre dar . á esta indiana ho de útiltàr 🗥 🗀 🕏 los pelos de las pestafias? "" ""? Salgan á luz sus doblénes. ya:phinsu:en lo que se fragua : la boca se me hace beguard me is ? de imaginar en capones. Que debercreur à don Justique nell , como el mercader ignora 🖟 🦠 🖰 de alexitarias de Zumorad anti-m y son barros de Natani ida ada a ; S ogian **Dim Janh.**o mond ne o Acábame de decir illoni al ale al il lo de la tapada de hqyteinay comb zoroguat ea Milland de e e e e e Ay, señor , y cual estoy le de ... Hay mucho que discorrir  ....

|                            | ••                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|
| y está loca la cuitada.    | 1 10 4 4                              |
| Don Juan.                  | ·                                     |
| ¿Loca?                     |                                       |
|                            |                                       |
| Millon.                    | germania in the                       |
| Loca.                      | 0.60 % 4 4 7                          |
| Loca.<br><i>Don Juan</i> . | 50 25 }                               |
| ∵¿Ye                       | stá a tada Ž                          |
| Millan.                    |                                       |
| A mis menenmientes         | 1.7                                   |
| A mis pensamientos.        |                                       |
| Don Juan.                  |                                       |
| ) جا دويوشتې               | Que 🖁                                 |
| Millan.                    | _                                     |
| Me está la pobre adorat    | ndo /                                 |
| the cota in printe audi at |                                       |
| y es un propio serafin.    | with all of                           |
| Don Juan.                  | material and a con-                   |
| Anda, puerco galopia,      | Section 1885                          |
| ¿ conmigo te estás burl    | ando fi)                              |
| , is', Millan.             |                                       |
| 16 ) marches               | ***                                   |
| ¿ Puestá mí, sino dinero   | وديد والا                             |
| qué me falta?              |                                       |
| Don Juan.                  | 1 : 416 / 2                           |
| Me de                      | as Biga 2:                            |
| ? á un borracho sin can    | nies?                                 |
| Millan.                    |                                       |
|                            |                                       |
| Por eso amor está en ou    |                                       |
| Tú á mi, aunque yo est     | oy :con <b>tino ,</b>                 |
| no me has visto bien de    |                                       |
| ¿ sabes tú la simpatía,    |                                       |
| 2 Sanes tu in simpatia ;   |                                       |
| que tiene estotra conm     | igo r                                 |
| Esto de la inclinacion .   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| tiene varios/pareceres;    |                                       |
| No has visto muchas        |                                       |
| perdidas por un capon i    |                                       |
| Si reparas á los ojos,     |                                       |
|                            |                                       |
| los de malos pies adoras   | Ֆ <b>վ</b> . :                        |
|                            |                                       |

Las preñadas, se enamoran de los que tienen antojos: · las muchachas de un muchacho: de un zavno las ceifientas. y una muger que hacia puntás se enamoró de un gabacho. Y porque veas el efeto, la hora es ya, la seña háré; retirate alli, por que no me talpen el secreto.

#### . . . ESCENA XI.

Dichos y doña Ana y Casilda.

Don' Juan:

¡Jesus , qué locura! ¿ à ti ? Millan.

Verás si el paso lo abona. Casilda.

¿Eres Millan?

. Millan.

De Cardona.

Casilda.

Ya mi señora está aquí.

Don Juan ! '

Abrieron : ¡quedo atardido! cosas de Madrid serán. "19 3 1

Millan.

Bien puedo hablar, que don Juan no alcanza tiro de oldo.

Doña Ana.

<sup>(1)</sup> Hace una seña, abren la reja y salen doña Ana y Casilda.

Brava respuesta.

Doña Ana.

¿ Pues qué traes?

Millan.

Responsion

y acepta, con condicion,
que tú seas la propuesta;
que sin dote ni invenciones
te quiere, por tí se muere;
mas si es otra, no la quiere,
aunque tenga dos millones.
Este papel te dará
mas razon, que yo concluyo
por mo ser largo.

Doña Ana.

¿Y es suyo?

Millan.

Su firma te lo dirá.

Doña Ana.

¿ Pues como con tanto amor, aun no me ba venido á ver?

Millan.

Pues eso no puede ser.

Doña Ana.

Millan

Juan

Fuera grande error. Doña Ana.

¿En qué?

Millane

Yo se que te adora.

Pues que

Millan.

'Algun delito.

Doña Ana.

¿ De qué, si yo lo permito?

Millan.

Hablemos claro, señora: mi señor no hay mas que sea en sangre y en bizarría; mas está tal, que de dia no esa que nadie le vea: su pobreza le retira, y en casa sufre el calor.

Doña Ana. ¿Pues si es de noche? Millan.

Peor,
que anda una ronda que mira,
desde la planta al copete;
con un linternon, que dan;
pues si topan á don Juan
descalzo, que aun no es juanete,
¿quieres que responda al cabo,
si un alcalde le encontrara,
¿ quien va altá? don Juan de Lara,
vestido de chicha y nabo?

Doña Ana.

Yo le podré socorrer.

Millan.

¡Santa Bárbara bendita, que en el Cielo estás escrita!... ¿qué es lo que has dicho, muger? Doña Ang.

iPues qué?

Millan.

yDon Juan , que se alaba

de que es del Cid su nobleza, ha de hacer esa bajeza? ! Vive Cristo, que se clava! ap.

Doña Ana.

¿Si yo en secreto lo ordeno?

Millan.

¡Jesus, que error tan profundo! quemará sobre eso al mundo. Sopla musa que va bueno. op.

Doña Ana.

Yo intervine por mi mano, por ser de un deudo, en su ausencia, en una correspondencía de las que tiene mi hermano. De esto resulto, que vo dos vales suyos gnardé, que algun empeño libré, que hasta aquí no se ofreció. Como es tan continuo el darlos mi hermano en sus diligencias. por sus machas dependencias, no hay duda alguna en cobrarlos, habiéndolo de callar. Esto asegurado así, asi-yo te los doy á tí, y tú los vas á cobrar sin que Don Juan lo supiese, qué riesgo hay?

Millan.

Riesgo hay en todo:
mas si fuere de ese modo,
pudiera ser que lo hiciese.
¡Jesus, y qué brava mina! ap.
¿Señores, que habiendo aquí
á pie quedo un Potosí,

haya quien vaya á la China?

Doña Ana.

Pues yo en ir por el no tardo mas que en leer este papel.

Millan.

¿El vale?

Doña Ana.

Si.

Millan.

¿ Vas por él?

Doña Ana.

Al punto vuelvo. Fase.

Millan.

Ya aguardo.

Bravo va: mi amo está atento, ap. finjo gravedad con tos. Tose.

Don Juan.

Esto es sueño. Vive Dios, que pierdo mi entendimiento! Millan.

Casilda, raros sucesos!

Tú la entraste por buen lado.

Millan.

A flus pintó de contado.

Casilda.

¿ Qué tocaré yo? Millan.

Esos huesos.

Casilda.

¿Y no mas?

Millan.

Te traeré luego

un laud.

Casilda.

¡ Ab galopin! mira en la rota, que al fin las miserias de don Diego de Vargas van á parar.

Millan.

Pues por Dios, que siento que se llame Vargas.

Casilda.

¿ Por qué?

Millan.

Por que lo ha de averiguar.

Casilda.

Mas ya vuelve.

Millan.

Pues si agarro...

Casilda.

Calla, y no te desabroches, que han de valerte estas noches, cuando menos, un catarro.

Sale doña Ana.

Millan, ya lei el papel, verdad es cuanto me has dicho: toma el vale.

Millan.

? Susodicho ي

¿Y qué es lo que viene en él?

Doña Ana.
Quinientos escudos son;
y como fueres gastando
me puedes ir avisando.

Millan.

Con toda satisfaccion.

Dona Ana.

A Dios.

```
Millan
               Volvere ? wil . .
                  Doña Ana.
                        Puernoit :
                   Casilda.
       Oyes, traeme una cosilla.
               ESCENA XII.
            Don Juan y Millan.
                 Millan.
      Yo te haré una seguidilla : . .
      de Casilda, casildó.
     Salto y brinco de contento;
     coche pienso power hoy.
              Don Juan.
    ¿ Qué tienes loco?
         Millan.
                   ¿Qué? estoy
    que pierdo el sentido atento.
             Don Juan, ......
   ¿Y es hermosa?
        Millan.
                ¿ Qué eso ignores?
   Como un oro.
   Don Juan.
¿ Pues que has hecho?
  Me ha metido en este pecho
 mas de quinientos favores,
 esto es amor. ¡Ah, señor,
 si tú á la Indiana quisieras,
qué dichoso que te vieras !
          Don Juan.
Villano, loco, traidor ...
```

Millan.

¿Señor, has perdido el seso ?

Don Juan.

no bables?

De eso me hablas?

Millan.

Bien . por Dies;

pues yo sé que hay mas de dos que te andan royendo el queso: y por advertencia vana, no te be dicho que este dia ha renido don García con un hombre por su hermana;

Millan. ! men's week.

Tuya es la mengua.

Don Juan. Mas calla, que ya Leonormia mer

en la reja está Millan.

Pues dalle.

ESCENA XIII.

Dichos y Leonor è Ines à la otra reja.

Dona Lconor.

Ya, Ines, mi hermano se ha ida: ¿ si don Juan habrá venido?

Inės

Ya yo le he visto en la calle.

# ESCENA XIV.

Dichos y don Garcia, de barrio.

Don Garcia.

A la conversacion iba,
sin dar á mi hermana aviso
de sus bodas y las mias;
mas antes de ir, pues ya miro
que está al fresco en la ventana,
como otras muchas, decirlo
es atencion que la debo;
que es yerro á su regocijo
dilatar la buena nueva.

Don Juan.

¿Qué es esto? ¿un hombre no has visto que hácia la reja se llega?

Milldn.

Si veo.

Don Juan.

Pues encubrirnos y acercarnos mas importa.

Don Garcia.

¿Leonor?

Doña Leonor.
¡Hermano?
Don Juan.

. . ¿ Has oido ? 1

Su hermano escuri

Millan.

De padre y madre.

Don Garcia.

Tengo de darte un aviso; de gusto es: pero despues te lo diré. Dona Leonor.

¿ Pues que ha hábido? no me dilates el gusto.

Don Garcia.

Aunque pudiera contigo haberme ántes enojado, porque hubieses permitido, aunque en lícito agasajo, de don Diego mi vecino el decente galanteo, ya, Leonor, te lo permito; porque él ha de ser tu esposo, que así lo hemos convenido, siéndolo yo de su hermana. Págème ahora el aviso en alegrarte, y á Dios.

## ESCENA XV.

Dichos menos don Garcia.

Millan.

Desáteme aquese lio.

Dona Leonor.

¿ Válgame el Cielo, que escucho f. Inés, sin alma respiro; ¿ qué impensado mal es este? Den Juan.

Esto es, ingrata, haber visto tus traiciones y mi engaño, tus cautelas y mi olvido, mi muerte y tus falsedades, mi tormento y tu delito.
Caiga un rayo, que en ceniza vuelva los alientos mios, si es que abrasa mas un rayo,

que el fuego que yo respiro.

Doña Leonor.

¿ Don Juan, don Juan?; ah señor! ! ay de mi! yuelve, ¿ que has visto? ¿ que, has escuchado?

Don Juan.

¿Qué dices?

Doña Leonor.

¿ Qué dices?

Dolla Leonor.

Digo, señor.....
¡Qué se yo lo que me digo! ······
que yo no...

Don Juan.

; Ah, falsa! ; ah tirana! venenoso basilisco, que en tus luces lisonjeras me has disfrazado el hechizo: ¿eran estos, eran estos los celos y los retiros? ¿ Eran estas las sospechas que acreditaban de fino tu amor falso y alevoso, que al incauto pecho mio, la luz que dió para incendio, resultó aquí para aviso? ¿ Eran: aquestas las quejas (1962). con que á mi tu pecho esquivo, como el cazador astuto. fingiendo el amante silvo. al lazo desesperado, llama al simple pajarille? ¡Mal haya la fe engañadade i me : :Mal haya el ciego delirio del Amor, que por lisonja crevó lo que era peligro! Yo lo erré, Leonor, no tú; yo mismo; hay de mí! yo mismo guié en mi tirana mano á la garganta el cuchillo, Yo tuve la culpa, yo; de mi me quejo yo mismo, que si en el ingrato, obrar como ingrato era preciso, la culpa tuvo el piadoso que le ocasionó el delito; y pues yo tuve la culpa iré al horror y al sonido de la cadena que arrastro, & llorar los yerros mios.

## ESCENA XVI.

Dichos menos don Juan.

. Doña Leonor.

¿ Ah don Juan, señor! ; Ay cielos! ¿ quién tanta desdicha ha visto sin dar causa? ; Estoy mortal! Sin escucharme se ha ido.

Millan.

¿ Qué ha de escuchar? Valga el diablo el vergante, mal nacido, que no se las traga á todas picadas como pepinos por tan grande desvergüenza.

Doña Leonar.

Escucha, mira,,,,,

Millan.

Ya miro.

Doña Leonor.

Llámale.

Millan.

¡Ah falsa! ¡ah tirana!

Doña Leonor.

¿ Qué dices ?

Millan.

Lo que yo he oido.

Doña Leonor.

¿ Qué has oide?

Millan.

Mis agravios.

Doña Leonor.

¿ Qué agravios ?

Millan.

Yo los he viste.

Doña Leonor.

Ven, no te vayas.

Millan.

Si quiero.

Doña Leonor.

¿ Por qué ?

Millan.

Porque he conocido......

Doña Leonor.

¿ Qué has conocido?

Millan.

Mi mal.

Doña Leonor.

¿ Cuál ?

Millan.

El que Dios es servido.

Dana Leonor.

Llámame á don Juan.

Millan.

Soy noble.

Doña Leonor.

Trácle aquí.

Millan.

Voy ofendido.

Doña Lconor.

¿De qué?

.i...

Millan .

De celos rabiosos.

Doña Leonor.

¡ O mal haya mi destino, que sin recelar el daño me ha llevado al precipicio!

Millan

¡ Mal haya quien muere de hambre pudiendo morir de abito!

# ACTO SEGUNDO.

# ESCENA PRIMERA.

SALAEN CASA DE DON DIEGO.

Millan bien vestido, y Casilda.

Casilda.

¿ Eres Millan?

Millan.

¿ No lo vés?

Casilda.

¿ Pues cómo ya tan galan? Millan.

Milagro de san Millan. Casilda.

¡Jesus!

Millan.

Maria y José.

Casilda.

¿Pues quién, no habiendo cobrado la letra, te socorrió?

Millan.

Un mercader en que halló padre y madre mi cuidado.

El vió mi aprieto y su ahorro, y al ponérsela presente, vió la letra tan corriente, que escupió esta gala en corro.

Vistió á mi amo, y tras él librea para dos pages.

¡ Que haya en el mundo salvages,

que esto den sobre un papel;
y vellon para el consumo!
Que tras galas y librea,
tambien nuestra chimenea
guarueció de puntas de humo,
y tascando el fiador,
para cobrar real por real,
queda ahora en ese portal
como mula de doctor.

Casilda.

¿Qué á cobrar vienes?

Millan.

¿ Pues no?

si tres veces he venido, y por trampas que la fingido, don Diego hace mas que yo; para hoy hizo provision.

Casilda.

Su miseria no es de creer.

Millan.

Miserable puede ser entre dueñas de racion.

Casilda.

¿ Pues cómo estando vestido no viene á ver á doña Ana?

Millan.

Para eso está ahí mañana, que hasta ahora no ha salido. No vendrá él acá en mis dias.

Casilda.

Ella esperándole está. Millan.

Si, mas lo mismo será, que si esperara el Mesías. Casida

Grave parece que estas è : /2 tanto la gala te hinché?

..... Millan.

Ahora, hermana, valgo yo 4. veinte auspiros mas.

Casilda.

... I No me traes nada ?.....

Mutan ¿ Qué caiga

en ese error tu cuidado?

"pues si yo no te he llevado,
cómo quieres que te traiga?

Gasilda:

Pues por qué darme no quieres?

Aunque conmigo riñeras mo lo baría; es de baberas andar dando á las mugeres, Gasildo.

; Ah pitaro ...... Mas don Diego puede salir, que ya es hora; avisaré á mi señora, porque quiere hablarte luego; cobra la letra, y mi parte he de tocar de ella yo.

Millan.

Tocar y cantar, ¿ pues no?

Pues ello algo he de sacarte, , porque el secreto no vuele: mira tú lo que bacde ser.

Millan.

Pues si me dás á escoger, sea una muela que me duele,

Dentro don Diego. ¿ Pasará por eso un ciego? Bentro Gines . . . . . . . . . Yo á dar la tuenta me obligo. Don Diego es. Millan: que digo ? Millan. ¿ Que? que es may lindo don Diego. rgio ESCENA II. en ese ett or : reidado ? Millan , don Diego con una cuenta en la mano , , Seniori Gines. prolup cinus Don Diero. Daes por intenfacebankatus 199 enn S. sin estraordinario ayer? an . Ginesarron nuprenA Si; encha guentalo hasi delver sa mira si está justa d de la rabia Millan ¿ Cuentartoma ? Bravo vicio dA : rende salin, que en bore abrara , Gines. De Bar Lee the Miranal hay error: 11 165 Don Diego. al anune Ya lo miro, si senor, and the mi mas por Dios, que es ladronicio. ¿ Diez bhras de carne ? elethsoc? pierdo: ¿ pues tratais con bobos. ó somos en casa lobos ? Il ter ? and Allan Veráse en elejando el vinos como Don Diego. Bien armeda va la cuenta; .....

i .

tuatro reales de recado?

Millon.

A fe, que lleva pimienta.

Don Diego.

De mi hacienda han de dar cabo; ¿qué recado en tanto aprecias? Gines.

Limones, vino y especias.

Millan,

Agneso le echa de clavo.

Don Diego.

Que no he de poder pasarlo aunque se gaste, imagino. ¿Cuarenta cuartos de vino?

Millan.

Eso bien puede tragarlo.

Don Diego. ¿Qué es mucho no se os avisa?

Vos quereis que arda la fragua?

Millan.

Pues sino es que le echen agua, no cabe en eso otra sisa.

Don Diego.

¿De verduras y tocino seis reales ? ¡Virgen sagrada!

Gines.

Entra en eso la ensalada.

Don Diego.

¿ Qué ensalada?

Gines.
De pepinos.

Don Diego.

Jesus, y que disparates! Repártase á los vecinos la ensalada de pepinos.

| •                                  |   |
|------------------------------------|---|
| Millan.                            |   |
| Algo lleva de tomates.             |   |
| Don Diego.                         |   |
| ¿ Pepinos? yo pierdo el juicio.    |   |
| Gines.                             |   |
| Y aceyte no cuenta nada?           |   |
| Don Diego.                         | , |
| ¿ Pues bácese esta ensalada        |   |
| con aceyte de aparicio?            |   |
| No señor, no me está á cuento;     |   |
| no la paso.                        |   |
| Gines.                             |   |
| g Si lo hallais?                   |   |
| Don Diego.                         |   |
| Vive Dios, que me sisais           |   |
|                                    |   |
| á mas de ochenta por ciento.       |   |
|                                    |   |
| Yo entro aqui; a mal tiempo flego. | 4 |
| De hallaros tan enojado            |   |
| me pesa.                           |   |
| Don Diego.                         |   |
| ¿ Quien ?                          |   |
| Millan.                            |   |
| Un criado                          |   |
| muy vuestro, señor don Diego.      |   |
| Don Diego.                         |   |
| Muy puntual sois."                 |   |

Se pasa necesidad, á fe mia.

Don Diego. ¿ No vendreis siquiera un dia, cuando no me halleis en casa? porque, aunque os digan que no, siempre en ella me eucontrais.

Millan:

¿ Pues si vos no me pagais, que importa que os halle yo? Don Diego.

Pues hoy para no cansaros, no estoy en casa.

Millan.

Eso es bello,

mas huélgome de sabello.

Don Diego.

¿ Para qué?

Millan.

Para esperaros.

Don Diego.

Pues hoy pagaros no quiero.

Millan.

Basta, pues os defendeis; mas ya que no me pagueis.....

Don Diego.

¿ Qué quereis?

Millan.

Ver el dinero.

Don Diego.

Hoy no ha de ser.

Millan.

Pues, señor,

de un mercader, à quien debo, viene conmigo el mancebo, y ha apostado el hablador un doblon de à ocho conmigo à que no me pagais hoy.

Don Diego.

¿ Qué decís? ¿ sabe quién soy? Millan.

Si señor: yo se lo digo;

mas ya perderé con él.

Don Diego.

A que hoy no os pago aposto?

Millan.

Eso es lo que siento yo.

Don Diego.

Dadme luego ese papel.

Millan.

Que vuestro valor confirma a porque os alaben los mudos.

Don Diego.

Vale quinientos escudos. Lleve el diablo quien tal firma; ¿ para esto tiene dineros un hombre? Un rico es un moro; quinientos escudos de oro, ¿ los quereis en peruleros?

Millan.

Señor, que no es paga aquesta, y en la apuesta se incluyó.

Don Diego.
¿ Pues quién haceros mandó
sobre mi crédito apuesta?

Millan.

Por Dios, que apostára un dedo con quien el crédito os niega.

Don Diego. Ahora', señor...

Millan.

Lumbre pega.

Sale Gines.

Don García de Toledo os entra á buscar.

Millan.

San Pablo.

Este hombre me ha hecho tardar, que ya ya le iha á huscar: pagádsela con el diablo.

#### ESCENA-III.

Millan y Ginés.

Millan.

Quién me ha de pagar?

Yo solo.

Millans and the

O Ginés, en Antióquia

and a second

te de el Santo una parroquia.

¿Lo quereis en plata?

Volo.

Ginés.

Pues esperad.

Si ce despacio, que yo tengo, advirta ucé,

ondi, Gines.

Por qué?

Porque enamoro en palacio.

Cr.

Voylo & confar. Wase.

Melian.

Tal convience.

Dios te haga por itu tintero,

contados de un heredero.

que no sabe lo que tiene.

ESCENA IV.

Millan , doña Ana y Casilda.

Casilda.

Espera, Millan.

Millan.

Ya espero.

Casilda.

Ya hahlar puedes, pues se han ido.

, Doña Ana.

Gran pesar tengo.

Millan.

¿Qué he oido? an

aun tiemblo aqueste dinero.

Doña Ana.

¿ Como está don Juan?

Bizarro,

con pages y con vestido.

Doña Ana.

¿ Como á verme no ha venido?

Millan.

. : . . .

Porque hoy le ha dado un catagro de zelos, que pierde el tino.

Doña Ana.

¿Y está malo?

Millan:

Muy ansioso, está, por Dios, enfadoso, porque rabia de cetrino.
Tente, lengua, á desbuchallo iba, por el alto Febo, que no vale lo que llevo

la mitad de lo que callo.

Doña Ana.

¿Qué es cetrino?

Hillan.

Unas pasiones pituitosas, que en el pie causan los callos.

Doña Ana.

¿En qué? Millan

Dije mal, en los pulmones.

Doña Ana.

¿Pues qué importa eso al decirme, que estaba malo primero? Millan.

Que están contando el dinero y estoy rabiando por írme. Doña Ana.

Pues vete, y dile al momento & don Juan, que triste estoy, perque he oido tratar hoy con otro mi casamiento; y que si mi hermano pasa á ejecutar lo propuesto... Mas no digas nada de esto, sino que espere en su casa, que yo luego, con licencia de mi hermano, he de salir de disfraz, por convenir & hacer una diligencia; y á lo fino agradecida', que en sus papeles está, pasaré yo por allá, para lograr la salida, y agradecer su finezu,

#### ESCENA VI.

## SALA EN CASA DE DONJUAN.

Don Juan posbandose de vestir de gala, y Jusepico Manuelico de pagecillos con la capa y espada.

Jusepico.

Señor, no ha vuelto Millan.

Don Juan.

No importa, saldré sin él, pues de esta pena cruel las violencias no me dan lugar á la admiracion de su industria y su osadía; pues con una firma mia, me ha dado esta ostentacion: ¿ mas á qué tiempo la suerte conmigo no ha sido avara, pues me dá esto cuando hallára mayor alivio en la muerte?

Jusepico, la pretina.

Jusepico.

Aquí está ya.

Don Juan.

¡Injusto amor!
¿Tal traicion cupo en Leonor?
¿Como el alma lo imagina?

Juscpico.

La capa, Manuel.

Manuelico.

Ya vá.

Jusepico.

Acaba, que está esperando.

# Manuelico.

¿Todo el dia has de andar dando? Dentro Millan.

Al mozo ( entra por acá. Don Juan.

¿ Qué es esto ?

Jusepico

Millan señor.

#### ESCENA VII.

chos y Milian con un esportillero que trae un talezo

Esportillero.

Levára ó demo á venida: la espaida traigo molida. Millan'

Ponga aquí y y no sea hablador a que no pago titulillos:

Esportillero.

Pois si vosté me ha levado dende la calle do Prado in a mai: en ruba de los Basilios.

Don Juan.

Esto su industria confirma. Millan? 1. 16 16 16

Millan.

Torra to an aMetedlo aquí vos. Don Juan.

¿ Qué traes abi?

i noiteade e **Millón,** a rna nofit El bien de Diosa

Don Juan.

¿Quien te lo ha dado? Millan.

Strain to the East House.

# Esportillero.

. ¿ Non me paga?

.... Millan.

Wise encage: pues tome y váyase luego.

Esportilleres ...

¿Seis cartos por un talego? leve ó diabro quien tal troge. Millan.

¿ Pues qua quiere su codicia? ano és lo que se le promete ?

Sete merece, 🕾

. Milland to a Linvert 

que no los vale Galicia.

noted a Esportillerg. pr. 120. 1 Šin o carto, non, me irei. ...

Millan, Oiga a shyergante, y da vocesa yo le haré salir á cozes.

Esportillero. Aquí de Dies é de Rey.

Don Jyan Ah Millan?

Millan .

No. le he dado harto 🕻

1 at 1 at 1 die 1

¿ pues qué quiere el verganton? Don Juan von

¿ Por un cuarto baces cuestion?

.... Sale el Esportillero.

Mande voce darme o carto. Millan.

Yive Digs, si entra, que ya

le deje la boca rasa."

Esportitero.

Zévense os diabrôs a casa é á mim porque vine aca.

Tolle in the ESCENA VIII. 1999 (a

Dichos menos el Esportillero.

Don Juan.

Porque un cuarto no le das F

¿ Qué bien que la estas hablando! porque lo estay yo sudando, mientras, tú, en la cama estás: ganelo usted como yo, 27, 27, 27, 27, you, y despues sea liberal.

¿ Qué hay de estoje que aunque mi mal discurrir no me dejó, ya es luerza que lo repare, a pesar de mis desvelos,

Millan.

O lleye el diablo los celos,

O leye el diablo los celos,

O leye el diablo los celos,

E Siendo de agravio el indicio,

te acuerdas de su hermosura?

Déjala; aprende de un cura

que olvida con benficio.

Don Juan.

Bien dices, Millan, amigo, si yo hablare mas en ello, pon sobre mi labio el sello de la infamia, que me obligo: desde hoy mi pecho sentencio a no pensar en mi agravio.

del castigo de mi labio con este mudo silencio: ¡ah ingrata!!ah falsa engañosa! no es duda, yo llegué á vello.

Millan.

¿Y eso es no hablar mas en ello?

Don Juan.

Pues hablemos de otra cosa.

Millan.

Y paratel caso ya tarda.

Don Juan.

Millon.

El Mercader

que quiere venirte á ver.

Don Juan.
Pues yo he de hablarle.

bus yo he de habiarie.

Don Juan.

¿ Pues qué he de hacer?

Millan.

Irte luego:

pues las capas y marchar; ea, à la puerta á esperar.

Ya vamos.

Millan.

Pues sea con fuego; presto, ó andará el porrazo.

Manolico.

Ya salimos, no nos des.

Millan. ¿Qué replica el Montañés? Manolica.

Valga el diablo el hufonazo. Pase.

Don Juan

¿ Pues vendrá, lucgo? Millan.

Imagino,

que está acá.

Don Juan.

Pues buir. Millan.

Por estotra puerta has de ir, no te encuentre en el camino: Ponte airoso ese sombrero,

y no en la capa te enlaces: alza la espada.

Don Juan.

· ¿ Qué haces ?

Millan. Todo esto vale dinero.

Don Juan.

4Qué dinero?

Millan.

El que se trajo.

Don Juan.

ACon quien hablas?

Millan.

¡ Valgame Dios! ¿ no es bien hecho, Con mi pecho.

que se luzca mi trabajo?

Don Juan. ¿ Pues no voy bien?

Millan.

No lo ignoro: mas si mi intento supicras,

quisiera 30 que salieras hecho un mismo pino de oro. ¿Va el vigote con buen vuelo?

Don Juan.

Bueno vá.

Millan

Júntale un poco.

Don Juan.

¿Qué importa el vigote, loco?

Millan.

¿Válgame Dios! viene á pelo, y Dios sabe lo que pasa; mas no te hallen de repente: vete, que siento entrar gente.

Don Juan.

Pues dí que no estoy en casa.

### ESCENA IX.

Dichos, Leonor, e Ines con mantos.

Doña Leonor.

No importará, si yo os sigo, pues ya os ví, señor don Juan. Millan.

Escurre.

Don Juan.

Aparta , Millan.

Cuerpo de Cristo conmigo.

/ Don Juan.

¿ Qué es lo que mandais, señora?

Doña Leonor.

Buen estilo.

:

Don Juan.

¿ No és cortés ?

Dona Leonor.

Estraño a lo menos es.

, hecho un mismo pino de oro.

Millan.

No es sino de casa ahora. Señor, que has de ir á palacio, como el secretario avisa.

Doña Leonor. No tienes que darle prisa,

que le he de hablar muy de espacio.

Don Juan.

Señora, yo estoy faltando á un empeño.

Millan.

¿No se vé?

él no puede oir.

Doña Leonor.

¿ Por qué?

Millan.

Porque estoy yo reventando, y porque oirte no quiere, y porque irse es testimonio, y porque lleve el demonio el alma que no se fuere.
Y porque estamos ahora en grande aprieto, y porque se vá, se ha de ir, y se fué.

Don Juan

Dices bien; à Dios, señora.

Doña Leonor.

Señor don Juan, el negar el crédito á mi razon, lo podeis hacer celoso, pero no escusarle, no. Porque si para esto hay causa en los hombres como vos, no la hay para ser groseco con mugeres como yo.

Entre el no creerme ó no oirme, hay mucho en vuestro valor, que no oirme, es grosería, y el no creerme, celos son.

Y si para tener celos mi amor la heencia os dió, para ser tan descortés no os la ha dado mi opinion.

Y así, oid, señor don Juan, que aunque rendido mi amor, os dejara estar celoso, pero desatento no.

Don Juan.

Pues decid, que ya os escucho. Millan, cuide tu atencion de la puerta.

Millan.

!O pesia el alma de los zelos! Confesion tiene aquí para tres horas, y espero el predicador. — Señor, absuelvala luego.

Don Juan.

Becid, pues, que atento estoy.

Dolla Leonor.

Yo seré, don Juan, muy breve.

Millan.

Pues deparetele Dios, ap porque si viene la Indiana

Doña Leonor.

Lo primero en mi venida se ha de suponer, que yo no vengo á satisfaceros, porque la satisfaccion

no bay al caso redencion.

ouando no culpa en la queja, supono causa, y yo estoy tan lejos de haberla dado, que de mi fe el claro Sol no sufrirá en su pureza aun ese leve vapor.

A desengañaros, si, del escrúpulo menor, y como para mí corra por desengaño el que os doy, para vos, señor don Juan, entre la satisfaccion ó el desengaño, escoged lo que, estuviere mejor.

Millan.

Al caso, muger del diablo, que si tardas, vive Dios, hemos de pedir limosna.

Don Juan.

Si es el intento, Leonor, desengañarme, es en vano, cuando yo tanto lo estoy; pues sé qué fue mi esperanza como aquella breve flor; que madrugó en el almendro y de temprana mució. 🧎 🐇 Que la dicha de romper. ántes que otras el boton, siendo dicha á su hermosura, fue peliggo á au verdor ::: pues por ser antes que todas cerró al tiempo la sazon, y murió al rigor de un zierzo; que hay dichosos como yo ga quien que dichas por dieb

Entre el no creerme ó no oirme, hay mucho en vuestro valor, que no oirme, es grosería, y el no creerme, celos son.
Y si para tener celos mi amor la heencia os dió, para ser tan descortés no os la ha dado mi opinion.
Y así, oid, señor don Juan, que aunque rendido mi amor, os dejara estar celoso, pero desatento no.

Don Juan.

Pues decid, que ya os escucho. Millan, cuide tu atencion de la puerta.

Millan.

!O pesia el alma de los zelos! Confesion tiene aquí para tres horas, y espero el predicador. — Señor, absuetvala luego.

Don Juan.

Decid, pues, que atento estoy.

Doña Leonor.

Yo seré, don Juan, muy breve.

Millan.

Pues deparetele Dios, ap porque si viene la Indiana no hay al caso redencion.

Doña Leonor.

Lo primero en mi venida
se ha de suponer, que yo
no vengo á satisfaceros,
porque la satisfaccion

cuando no culpa en la queja, supono causa, y yo estoy tan lejos de haberla dado, que de mi 'fe el claro Sol no sufrirá en su pureza aun ese leve vapor.

A desengañaros, si, del escrúpulo menor, y como para mí corra por desengaño el que os doy, para vos, señor don Juan, entre la satisfaccion ó el desengaño, escoged lo que, estuviere mejor.

Millan.

Al caso, muger del diablo, que si tardas, vive Dios, hemos de pedir limosna.

Don Juan.

Si es el intento, Leonor, desenganarme, es en vano, cuando vo tanto lo estov : pues sé qué fue mi esperanza como aquella breve flor; que madrugó en el almendro y de temprana murió. ` Oue la dicha de romper ántes que otras el boton,. siendo dicha á su hermosura. fue peliggo á au verdor; pues par ser antes que todas cerró al tiempo la sazon. y murió al rigor de un zierzo; que bay dichosos como yo gn quien sus dichas, por dichas

su mayor peligro son. Lo que tú quieres decirme. ya yo lo he oido, Leonor, que aunque tú no me lo has diche. en quien quiso como yo. la soledad de los celos. un mental tribunal son. donde es el juicio el discurso. la memoria el relator, yo el actor, tu agravio el reo. tu abogado mi pasion ó voluntad, que es todo uno. y en este pleito interior, por tí habló mi voluntad, 1 y en oyendo la razon, te condenó: mira ahora si hablas tú, ¿ qué hará mi amor! si te ha condenado, cuando habló por tí mi pasion? Y porque mejor conoccas ... si habló bien en tu favor: todo lo que has de decirme es esto, que es gran rigor ' hacer mayor la sospecha; " que á mi tu hermano me dió. Porque si aquel caballero Oue in dicha mirase co escandal the surp ering

dilpa b. misa m

pudo ser y ser co lo que e Decir que no lecul es fuerza en lo que

y que pudo ser desprecio no escusarlo, y cuando no en dejarse amar hay riesgo de vanidad, no de error: que no es culpa el ser querida una muger, ni un amor afianzado á su fineza. se obliga á mas atencion. Y esto se conoce claro; porque una muger, Leonor, de tus prendas ¿ para què pudiera admitir á dos, uno en competencia de otro. y mas hombre como yo, dónde tiene tu esperanza tan lejos la posesion? Porque si hubiera cariño en ese competidor. cuando tu hermano te ofrece su casamiento, y estoy tan lejos de presumirlo, / ¿ no fuera ignorante error el defraudar tu deseo por darme satisfaccion? Desengaño decir quise, no sea aqui, que el pundonor, sobre esta cuestion de nombre, me baraje la razon. Y demas de esto, se infiere, que no le admite tu amor, en venirme á mí á buscar, porque á tenerle aficion, mi retiro te la

es mas insufrible error: porque si dice tu hermano, que las bodas de los dos son mañana , ¿ para qué me habias de buscar hoy. ni intentar un desengaño de tan breve duracion? Y en fin, si tú le quisieras, quererle era lo mejor. dejarte vo fuera alivio: luego es buscarme razon. que lo desmiente, porque ¿ qué pierde tu pundonor en no quedar bien conmigo. sino he de ser tuyo yo? Todo esto , Leonor , me ha dicho 🕆 mi voluntad, que en mi amor la he puesto yo de tu parte: mira tá si en tu favor puedes tener mas razones. que juntar á tu razon.

# Millan.

Ni la mitad, vive Cristo; maldito sea quien tal dio, porque ha de agarrarse de ellas, como gato de riñon. ¿ Señor?

> Don Juan. Aguarda , Millan.

Millan.

¿ Qué es que aguarde? aquí de Dioa, santa Isabel, abogada de toda visitacion, haced que yerren la casa.

### Dolla Leonor.

De sucrte ; ay de mi! señor, que cuanto quiera deciros, pierde el crédito mi voz? O mal haya mi desdicha! ¿ mas que vana maldicion? ¿qué mas mal puedo tener, que el que padeciendo estoy? Pues, señor don Juan, en este no me queda apelacion, ni yo puedo decir mas de lo que habris dicho vos: ménos sí, que una verdad es muy breve en su razon, y de muchas adornada suele perder el valor. Si vos dudais mi verdad, ella os vencerá, señor; mas si no quereis creerla, la vencida seré yo. De fino amante es la duda, " . y de noble fe es primor sobresaltarse con ella, mas desesperarse no. Hacer preciso un agravio, cuando hay duda en su ocasion; es deseo de la ofensa mas que fuerza de dolor. Quien ama teme el agravio; pero quien le imaginó, sin válerse de la duda. nunca le tuvo temor. Si, vista una ofensa, mata, no hay sentido, é no hay amor en quien pudiendo dudarla

contra el alma la creyó.
Y si no hay amor, don Juan,
no le queda á mi dolor
mas defensa que mi llanto:
salga su curso veloz
hasta que al continuo embate,
deshecha la firme union
de sus profundas raices,
salga en lágrimas mi amor.

Millan.

Esto va muy á la larga, y yo tamañito estoy; y ellas que vienen: ¡Jesus!

Don Juan.

¿ Qué hay, Millan?

Millan.

San Salvador.

Don Juan.

¿Qué dices?

Millan.

Santa Gertrudis.

Don Juan.

¿ Qué tienes?

Millan.

San Telefon :

tu hermano, Leonor, tu herman Doña Leonor.

¿Qué?

Millan.

Que sin duda te vis

y entra acá.

Dona Leener.

¿ Qué es loss.

Que entra por el facille

) i)

•

ois,

18 ,

amor

10:

cuando en lo que á mí me importa vida y alma, hablando estoy, con tan leve riesgo estorbas el alivio á mi dolor? Entre el mercader, ¿qué importa? que á recibirle iré yo.

### ESCENA XI.

Dichos , doña Ana y Casilda.

Casilda.

Aqui están.

Don Juan.
¿ Quién entra aqui?
Millan.

Mugeres pienso que son.
¡Jesus, que se cae la casa! ap.

Don Juan.

¿ Qué dices ?

Millan.

Que se quedó en la puerta el mercader.

Don Juan.

¿Y estas mugeres, quién son?

Millan.

No las conozco.

Don Juan.

¿ Qué dices ?

Millan.
¿Qué he de decir? ¿qué se yo?
Me lleven dos mil demonios
el al alma que me parió.

Deña Ana.

Señor don Juan?...

#### Millan.

¡Vive Cristo!

Doña Leonor.

Ay, Inés! i no ves qué humano que ha dado aquí la ocasion? Casilda.

Ah infames! ¿ estos son hombres? eu todos fuego de Dios.

Doña Ana.

Señor don Juan, ya que os debe tantas finezas mi amor como me significais, no viniendo á verme vos, quiero yo venir á veros; mas ya sabreis la ocasion, y tambien habreis sabido en cuán gran peligro estoy. (1) Mi hermano quiere casarme, y el remedio de este error he librado en vuestro amparo, por pagar vuestra aficion.

Don Juan.:

Tened, señora, tened.

Millan.

Alto, soltóse el reloj, a y anda á vuelo ya el badajo.

Don Juan.

¿Qué fineza, ni qué amor, que peligro, ni qué hermano, ó con quién hablais, que yó

<sup>(1)</sup> Está Millan por detras haciendo señas. 1 don Juan volviendose, y él distrumbando.

ni os conozco, ni os he visto; ni sé en lo que hablando estoy?

Al paño doña Leonor.
O qué bueno! como ha visto,
que aquí me he quedado yo,

que aquí me he quedade hace la deshecha, Ines.

Doña Ana.

¿ Qué es lo que decís; señor ? ¿ pues cómo hablais de esa suerte con mugeres como yo? Millan me está haciendo señas, y no entiendo la ocasion.

¿ Casilda, entiendes tú aquesto?

Casilda.

¿Cómo he de entenderlo yo? no lo entenderá Galvan.

Doña Ana.

¿ Señor don Juan, qué ocasion hay para fingir? (1)

Don Juan.

¿ Millan?

Millan.

Jesus, qué fiero calor !

Don Juan.

¿Qué es esto?

Millan.

¿ A mí me lo dices?

Don Juan.

¿Pues quién los sabe?

Millan.

El Mogol:

pregúntaselo á tu abuela.

<sup>(1)</sup> Vuelve don Juan, y coge á Millan haciena señas, y él disimulando.

Don Jaan Pierdo el juicio, vive Dios!

Millan.

¿ Paes que he de hacer? yo reniego del padre que me engendró.

Doña Leonor. Señor don Juan, si sois de estos, no es justo que os dé ocasion . el ser ingrato con una, de ser grosero con dos.

Millan.

¡Jesus, qué dolor de hijada! que me muero, confesion.

Casilda. To, to, to, señora mia, ya he despuntado esta flor; ¿ó qué lindos embusteros!

Doña Leonor. ¿ Señor don Juan, de estos sois, ¿ y por esto era el fingir ? ¿ qué enmudeceis ? dad razon de vos á aquesta señora, que por no estorbaros, yo voy para daros tiempo de dar la satisfaccion.

Doña Ana. Eso no, la satisfecha, mi reyna, habeis de ser vos, que podreis tener de qué, que en mi no hay queja ni amor sobre que caiga ese empeño : y así, señora, me voy, para dejaros lugar

de que haga don Juan con vos lo que pudiera conmigo, si no fuera yo quien soy. A Dios, mi señor don Juans

Millan.

Por acá, cuerpo de Dios; no salgan de cuatro en cuatro.

Doña Ana.

Por donde quiera iré yo.

Don Juan.

Esperad, oid, señora, que habeis de decir, por Dios, que ni os he visto en mi vida, ni os hablé, ni sé quien sois.

Doña Ana.

¿ Eso mas, señor don Juan, que yo dé satisfaccion?
Con ungeres de mi porte aprended trato mejor; que el que no me conozceis os quiero acetar, por no ir obligada al castigo de vuestra desatencion.
Ven, Casilda.

Millan. Por aquí. Casilda.

¿Otra puerta hay?

Millan.

Y otras dos;

que me han echado á perder.

Casilda.

Vergante, infame, bufon, alcahuete, ¿ aun te queda lengua para hablar de nos? ; Ah noramala! canalla, pobretonazos, puf.

# ESCENA XU.

Dichos menos doña Ana y Casilda.
Millan

Pof.

Don Juan.

¿Qué es esto que me sucede, "Millan? ¿ qué es esto traidor?

¿ Oigan esto, en mi desfojas?

Aqui hay traicion.

Millan.

pues lievenlas & San Blas , y me quemen , vive Dios , sino estan endomonisdas.

Don Juan. El juicio perdiendo estoy.

Doña Leoner.

Que no hay que perder, don Juan a para que es esto, señor , si ya vuestra voluntad os dijo quien era yo?
y esto se conoce claro, a porqué una muger, Leonor , de tus prondas, para que pudiere admitir a dos?

Don Juan.

Claro está.

Doña Leonor.

Pues no está claro ; y mais hombre como yo ;

donde tiene tu esperanzagi de .. tan lejos la posesion. Don Juan. Millan, yo pierdo el sentido.

Lizhos merannalia Maner 1 38 Cont. ¿Qué se me dá á mi, señor?

3.qDon Juan.

Ya me voy Millan. ... En tra

..... Abora mas que hablen hasta rebentar los dos. Don Juan, AgiO

¿ Que pretendes descontar agravios que he visto you was en un engaño comp este?

I'v tus polos no la son file and

A á tí te quipó tu hermano. Dong Leonor.

Y á ti tự misma traicion<sub>lois i</sub> iI Don Juan,

ast logijo en mi presencia. ono Pona Leonor p c ten ;

Y aqui donde estaba you, se is Don Juan ofic to

El culpó tu liviandad. ... otes ¿ Dona Leonor

I esta dama qué culpó Don Juan ba stuth Esto es ilusion ó sueño.

Dona Leonor

Tambien yo sonando estoy. No sino yela en mi agravio.

3.

```
Dand Leonor.
```

i Y tu has velado en miamor ?

... Don Juan. Estant cierta:

Done Leoner.

¿Y.esto es falso?

Don Juan.

Es locura, ...

Dode Leener.

Tu aprension.

Don Juan.

Tonick in this?

Dona Leanor.

Ka evidencia.

. Don Juan.

¿ Quién lo asegura?

Done Leonor.

Esta accion.

.ton : Don Juan.

¿Pues quá has visto aquí? Doña Leonor.

A tu damai

20.00 X Don Judn.

1 Quién dice que lo ces? Doña Leonof. ... Section.

Su voz.

Lay remed Won Juan.

Pues non Leonot ....

Dena beener.

. at reservit met et mRues don Juan...

Don Juan.

Esta queja...

Dona Leonor.

Este Holoria

Es agravio.

Doña Leonor. ... Ha side afrenta: £

Don Juan.

Yo no la trucco.

Doña Leonor.

Ni yo. Don Juan,

¿ Pues qué espéras ?

Doña Lebnor.

¿ Pues qué aguardas?

٠- ، اد

Don Jeen. Yo nada : a Dios

Doña Leonor.

Paes & Dios O Millan.

and A hi con dos mil demonios. que os lleven a ambos á dos. Dona Leoner: 2244 5

Ven , Ineside wardh Acres 6 13 16

Inės.

Vadios, Señora.

Don Huan. Llama , Millad. ....

2.70

Millan.

Llamar yo? no llamé cuando perdia, 2009 porque una sota salió a d'antodo el dinero en la suerte, ¿ y llamaré agora?

Doña Leonor.

Ay Dios !

Lucs dejan , Inest

Ines.

Y como!

Doila Leonor.

Bues.ven, que aunque mi dolor. me va quitando la vida, no ha de vencer su traicion.

ESCENA XIII.

Don Juan y Millan.

Don Juan.

¿ Fuese ?

Millan.

Como una canilla, Don Juan.

¡ Ay de mi! sin alma estoy.
¿ Qué es lo que me sucede? ¡ de ansia muero!
¿ caso como este á quien ha sucedido?

Millan.

Lo que es, señor, que ya no habrá dinere; porque el crédito y todo hemos perdido.

Don Juan.

¿ Paes por qué ?

Millan.

! Hay mas donosa boberia!

I no te avisé que el mercader venia?

va hecho un perro de ver lo que aquí ha habido y de lo que me ha dado arrepentido.

Don Juan.

¿ Pues' de qué ?

Millan. 🗅

Qué es de que? pues al venis a ver lo que de tí le habis contado, que era tu ingenio, agrado y bizarria, y halla, cuando te espera mesurado, un hombre que de ti viene à informarse, cuatro damas aqui para atañarse, que por poco una á cetra el moño arranca, ¿ quien quieres que se atreva é derte danca?

### ESCENA XIV.

Dichos y Leonor é Inés turbadas. Doña Leonor. Inés, Inés, libremos auestra vida de tan grande peligro.

Don Juan.
Tente, espera:

¿qué es aquesto, Leonor?

Dona Leonor.

verdad salió lo que fingido era:
al salir de este cuarto; yo estoy muerta!
encontré con mi hermano; que sin duda,
porque nos vió, nos esperó á la puerta;
cubrime el rostro; mas turbada y muda,
no sabiendo que hacer; me vuelvo adentro;
y él'se arrojó tras mí por el encuentro.
Don Juan, señor; por mi peligro mira.

Millan.

¿Ves, si lo que vo dije era mentira?..

Don Juan. Leonor, entra adentro.

agentro. Millan

En un instante.

Doña Leonor.

¿Y si entra acá?

Millan, :

Negar; trampa adelante.

# ESCENA XV

# Den Juan , don Gercia y Millan.

Don Garcia,

Esta sospecha ya a evidencia pasa.
Viniendo con don Diego por la calle a
dos mugeres vi entrar en esta casa,
que una su hermana pareció en el talle,
y fingiendo el acaso de un olvido,
de su hermano, zeloso, me despido;
y estando yo esperandola en la puerta a
al salirse las dos, para hacer cierta
mi sospecha, al instante que me vieron
a aqueste mismo cuarto se volvieron.
Ya es de mas calidad este recelo,
y he do reconocerlas, vive el cielo.

Don Juan. ¿Qué buscais en esta casa, ó qué mandais, caballero?

Don Garcia.

Aqui entraron dos mugeres.

Millan.

Mas han entrado de ciento, mas ya fodas son salidas.

Don Juan.

Pues que os importa a vos eso?

Sé, que estan dentro.

¿ Es nsted

de los que saben de adentro?

Don Garcia.

Yo vengo a reconocerlas; y lo he de hacer, vive el cielo.

"Mittan!" " Nortas Virgen, que hatiburrillo? las manos doy de concierto, por sacar pies de este caso. Don Garcia. ¿Lo que por mí pasa es suedo yo ví entrar en esta casa á la hermana de don Diego. 'y él dice, que ahora la deja en su casa: no lo entiendo. ¿Pues que mugeres serian las que al verme se volvieron ? ¿mas que importa esto, si ya voy de mi error satisfecho? ' LA vuestra casa habeis ido? Don Diego. De ella en este instante vuelvo. Don Garcia. ¿Con vuestra hermana i Don Diego. Si amigo; ¿ qué dudais? Don Garcia. Venir tan presto. Don Diego. ¿ Pues si vengo con cuidado i Don Garcia. Sin duda yo he estado ciego. Don Diego. ¿Qué duelo hay aquí? Don Garcia. Ninguno á hablar á este caballero entré, ya le hablé, y me vôy: "

señor, despues nos veremos.

Des Jess.

Cuando fuéroles servido.

Dog Garcia

¿Qué desengaño mas cierta. m. que ir yo à ver a esta en an cam : cuando quedan aum neutra las que causaron n. nunz :
A Dios pues ; vames mas limps.

Lan Lange

Vamos.

Hiller.

¿Schores , que mus ? están borractios por cuerna. Don Livego.

¿Caballero?

Don Juga.

¿ Qué manasa?

Don Diego.

Yo tengo con vos un oucio muy pesado que ajustar, á buscaros vendré lu-ço. ¿ donde me esperais?

Don Juan.

Aque

Don Diego.
Pues la palabra os aceto.

Don Juan.

Yo la doy.

Don Diego. A Dios.

### ESCENA, XVII.

.Don Juan y Millan.

Don Juan.

A Dios.

'Millon, el sentido pierdo.

. Millan. ,

Yo pierdo doble, señor.

Don Juan.

A Leonor aseguremos, y venga lo que viniere.

Millan

Como venga, todo es bueno.

Don Juan.

Ven tras mí, que voy sin alma en tan estraños sucesos; pues areo lo que no he visto, y lo que he visto no cree. Vase.

Millan.

Y yo tambien voy colgado de los hilos de este cuento.
El hermano don García deja su hermana aquí dentro; el hermano de la Indiana la encontró, segun sospecho; Leonor está como un gato, la Indiana va como un perro, el crédito se ha perdido; las tres partes del talego se han de dar al mercader, la huéspeda agarra el resto, conque á llamarnos Alonsos al instante volveremos.

- 45. fr.

Mas aqui de los embustes, agua, musa, el ingenio ¿ no hay remedio á todo? gues Trampa adelante, y á ellos

CHILD TO A CHARLES

Andrea Principles and Company of the American State of the State of th

\* P 1

seasition from a constraint Marine perfect of the second والمرياء الإراماء أوالأفار

# ACTO TERCERO.

### ESCENA PRIMERA.

# SALA EN CASA DE DON DIEGO

# Millan.

Con el pie derecho llego, porque esta supersticion no le falte á la intencion conque entré en cas de don Diego. Dé el Cielo á esta trampa sola goma, pez y girapliega, que si este embuste no pega, no hay en mi ingenio mas cola. Don Juan, con Leonor su amante celoso en casa quedó, y entre tanto trato yo de llevar trampa adelante: y segun de mi cautela va urdida, se ha de tramar, ó al Parque me he de ir á ahorcar. sino sale bien la tela. Y porque ya en mi verdad no hay crédito, este potage . viene urdido con un page, porque lleve autoridad. Manuelillo el pagecillo viene á ayudarme á mí ruego. que puede servir á un ciego, segun es de Lazarillo. Don Diego segun sospecho:

se ha ido ya con don García, que con él desde la mia yino, a su casa derecho. No sé qué intento seria, dejando á mi amo aplazado; ¿mas por qué,me,da cuidado su trampa, estando en la mia? Básquense ellos por allá, que cuando hayantajustado aquel embuste pasado,; ou za habrá nacido otro acá. A doña Ana bablar no puedo, ni á Casilda; mas por Dios, que hácia, aqui xienen las dos ; Millan , animo al enredo. The fellog gardy and he helador

ESCENA II.

Cosilda, dona Ana, y Millan ol paño

Casildo. Señora , gran susto ha sido.

Ay Casilda, que entendí, cuando a mi hermano entrar ví que nos habia conocido!
¿Mas por que con don García tan descolorido entro, y en mi cuarro le metio?

Si te casa, que querria, que te viere, es lo que infiero, y es cierto, que es muy galan, y es verro amar é don Juan, sienda tan gran embustero. Doña Ana.
Casilda, la inclinacion
me arrastró à aquel desacierto,
mas ya el daño descubierto,
lo primero es mi opinion.
Su presencia mé'engañó,
y de la industria pasada
confieso que estoy picada.

Millan.

Tal ensalada hice yo.
Llego, pues de mí no ha hablado.

Casilda.

Y et picaro de Millan: 2 de la zviste mas flero trasn? 2 de sup Millon, de carellet

Tan frio, que ya me he helado.

Milagro fue al verganten no pelarle yo siquiera un collino las barbas.

Millan.

Milagro fuera (1991) de un gallina hacer capon.

¿Que te estafase el didero del vale que ya cobre?

Y sino me muero yo, seeb acc no sera el vale postrero an acc

Doña Ana. Eso no me da pesar entre tan nobles cuidados.

Millon.

Afuera, miedos menguados, alto pues, liombre a la mar.

Deo gracias.

Casilda.

Picaron, pues tú aqui vienes? ¿tan poca vergüenza tienes? Millan.

No me ha dicho tal mi dama.

Doña Ana.

¿Pues como á tan grande esceso aqui os habeis arrojado, sábiendo lo que ha pasado?

Millan

¡Jesus! ¿ aun están en eso?

¿ Pues, picaro, en que han de estar? ~ Vágase, ó irá molido: á palos, que es un roido.

Millan.

Eso era antes de cobrar.

Doña Ana.

Salios al instante afuera.

¿ Pues mi amo no ha enviado con un page aquí un recado ?

Casilda.
¿ Qué recado?

Millan.

El de Antequera.

Un page no vino aquí?

Dolla Ana.

¿ Qué page?

Casilda ¿Hay tal embustero?

Millan:

que estará fuera de sí.

Doño Ano.

¿ Millan , qué cautela es esta ?

Millan.

Ay señora, estoy perdido! que está mi amo sin sentido esperando tu respuesta; porque a avisar te envió de esto mismo que yo hablo. que aquella muger del diablo. que allí el demonio llevó, es su prima; una muger, que le tiene en perdicion, y es en su comparacion Hermitano Luciter; y él la tiembla como al fuego, porque traen pleyto, por Dios. á uu mayorazgo los dos de la casa de Cañego. Y como por conveniencia se trata de que él herede, de ella librarse no puede por aquesta dependencia; y le da infernales ratos, porque le ha dado en celar, y apostará á atestiguar con la moza de Pilatos. Por esto fingió el cuitado, y yo al ver que te despeñas, te estaba haciendo mas señas, que una mondonga en terrade. A esto habia de haber venido el page, y con este intento estrané tu pensamiento; pero sino lo has sabido,

de hallaros con embarazos no me espanto, vive Dios, sino de como las dos no me han muerto á chapinazos.

Dona Ana.

¿ Qué es lo que dices, Millan? ¿ yo no he sabido su amor, y que era doña Leonor là que estaba con don Juan mi vecina?

Millan.

Miren esto;

pues esa es: ¿ qué te ha admirado?
y á eso venia el recado.

Doña Anu.

¿Casilda, que dices de esto?

Casilda.

No lo intentáran diez suegros.

Doña Ana. ¿La hermana de don García? Millan

Ella misma: ¿hay tal porfia?

¿Y son primos?

Millon.

Como negros.

Casilda.

Que en tal trampa te encapriche.

Millan.

Alto, yo soy desgraciado, ap elopagecillo ha topado sin duda con un boliche; mas hele, porque se note mas mi verdad.

# ESCENA III.

# Dichos y Manuelico el page.

Millan.

Pícaro, ¿ahora vienes, al cabo de un hora? ¿ te estabas jugando al bote? Manuetico.

¿ Yo? no tal, con el papel vine luego.

Millan.

Bien está; yo sé, que usted hoy tendrá folias en el vabel;

llegue, acabe, de el recado.

Manuelico.

No diga usted que tardé. Millan.

Llegue pues.

Manuelico.

Yo lleg<mark>ar</mark>ë *Millan*.

¡ Qué bien lo finge el taymado!

Manuelico.

Don Juan, mi sener, porque el venir no puede, os ambica, que ese leais.

lindamente ha

¿ Si es cierto lo Caadda ? Casilda.

El papel prosiga

Manuelico.

Mándele usted, que no diga á mi amo, que he tardado.

Millan.

Vos llevareis colacion.

Doño Ana.

No hará, pues de mi te amparas.

Millan.

Solo tá se los quitaras.

En la una trae la licion.

щ

Dona Ana.

Yo leo el papel.

Manuelico.

No ignores,

que me hará azotar.

Cosilda.

No hará:

temblando el chiquillo está.

Millan.

Bien eutiende de temblores.

Lee doña Ana.

El desconsuelo con que me dejasteis, no permite taros el aviso de que aquella señvra es doña Leode Toledo mi prima, d quien por una dependenen que estriba mi comodidad, tengo mas sujecion a mis padres. Millan, si puede ir allá, os dará n mas por menor de la pena en que quedo, por no ros podido satisfacer en su presencia: y yo, en hato ocasion de asegurarme en la dicha de ser vuese sposo. = Don Juan de Lara.

. Verdad ha dicho Millan.

Casilda.

Jesus! y yo caigo ahora

en ello; porque, señora, ¿un hombre como don Juan , se liabia de haber atrevido á tan grosero desuello? esta Millan, caimos en ello, ... a un a

Millan.

Y como que habris exidente la Done Ann.

¿Su prima esudona Lednor 7.4 ...

Millan.

Jesus, Maria, Agnus Dei ?! ..... como los duques del Rev. o al acia

Dona Ana.

Pues sin duda tomó error quien le vió en la casa suya, de que era amor, si eso pasa.

Millan.

¡ Qué bueno! d otro en su casa entra como yo en la tuybe de la Mas da respuesta primero, que está mi amo en grande afacil

Doña Ana...

No digas mas á don Juan 👡 🛶 😁 Millan.

Ahora saco yo mis garras. W. April. . . . . 

Milian.

Jesus! el otro vendrá, ... wa ta como ahora llueve alcaparras. (1 .. ap. ...

Manuelico. , 1

Yo voy á darle el recado: ¿Señora, me azotarán? Doña Ana.

Ve seguro que no harán.

Millan.

A buen santo habeis rezado.

Manuelico.

Beso á usted los pies.

Casilda.

Qué bravo

es, señora, el pagecillo!

Millon.

Sino tardára, el chiquillo es una pimienta.

Manuelico.

Y clavo.

### ESCENA IV.

Doña Ana , Casilda y Millan.

Dona Ana.

Millan, tan grande contento me das en el desengaño que quisiera un modo estraño de darte agradecimiento; pero el mas apercibido, aunque mi ánimo no iguale, este es, toma aqueste vale, que tenia prevenido.

vale, Disele.

Millan.

¿ Qué hay aquí con que me inclines?

Doña Ana.

Otro vale.

Millan.

JY de qué trata?

De diez mil reales de plata,

Millan.

Y son diez mil secabnes.

Dona Ana

De lo que el deseo concierta no doy la mitad ahora.

Millan

Casilda.

Vete luego', .

que mi amo ha de volver.

i Millan

Yo sé que no purde ser, y donde abora está don Diego. Mientras don Juan niego dla,

yo estoy confesando aqui.

Doña Ana.
Mira, que pieuso que si,
que en algun cuidado está,
segun le ví en ci semblante,
y díjome que volvia.

Millan.

Sobre eso no haya porfia.

Cusilda.

Rues él volverá al instante,
espéralo en el portal
por no dilatarlo, y dale
c en entrando con el vale.

Asillan.

No recio; que le haré mal. (...)

Vete pues.

Millan,
A la conquista.

de los diez mil al instante; pues va la trampa adelante, no la perderé de vista.

#### ESCENA V.

Doña Ana y Casilda.

Doña Ana. ¿Qué te parece Millan? Casilda.

Cierto que estoy pesarosa de haber pensado otra cosa de un hombre como don Juan : mas tu hermano; buir conviene.

Doña Ana.

Aguarda, ¿de qué he de huir? ¿has visto á Millán salir? Casilda.

· No, que por tu cuarto viene.

#### ESCENA VI.

Dichas, don Diego y Ginés.

Don Diego.

Despedir á don Garcia
no fue posible hasta aquí;
porque como presumí,
que algo sospechado había
conmigo quise traerle
para que á mi hermana viera;
aquel caballero espera,
y no herpodido ir á verle
hasta saber do mi hermana,
por no errar lo que hay én esto
y à su muerta estey displaceu.

si la verdad no me allana:
Ginés, salte tú allá fuera,
y nadie entre aquí.
Ginés

, Esq haré.

# ESCENA VII.

Dichos menos Ginés.

Doña Ang.

Ay Dios ... qué es esto?.

Casilda.

No sé,

Doña Ana.

Vamonos.

Don Diego.

Doña Ana, espera.

Cosildo.

Escurro, allá se las haya.

Don Diego. No te vayas tú.

Casilda.

¡Qué oi!

¿ Qué yo no me vaya?.

Don Diego.

Sí.

Casildo.

Ya esto po puede ser vaya.

Don Diego.

¿ Doña Ana?

Doña Ana.

¡ Yo estoy sin mi !

Don Diego.

#### Doña Ana.

#### Es verdad.

Don Diego. Paes vo te ví salir de la casa, infiel, de un caballero soldado. à quien ya dejo aplazado para ir á renir con el... Vida y hacienda á perder voy respelto, por tuerror, porque en llegando al honor no hay hacienda que temer. La riqueza es un bonor segundo, y tan verdadero, que si cae sobre el primero. hoy corre por el mayor. Mas al que tenerla intenta sin fama, no solo en él' no es honor, sino un cartel que va diciendo su afrenta. Porque al lucirse despues. con este bermoso trofeo . si en la calle ó el passo alguien pregunta quien esquien con tal lustre se esmalta ... nadic al que lo preguntó dice es un rico, sino uno que tiene esta falta. Esto prevengo á tu error. por și has llegado á dudăr, que la querré aventurar para restaurar mi honori, : ... Que si el sol me le quitára, á vengarme al sol subiera.  en sus rayos me abrasára.

Que la houra, para tenella,
no hasta haberla buscado;
mas para ser uno honrado
bastante es morir por ella.

Mira pues, que esto te digo,
porque en yendole á buscar,
ni quiero el remedio errar,
ni dilatar el castigo.

Aqui no hay duda, ni engaño;
yo lo ví, y he de saber
cuanto en esto puede haber,
por si tiene medio el daño.

Tu muerte el medio es segundo,
y el primero la verdad.

Dona Ana.

Hermano, yo to picdad... Casilda.

Piedad señor , miente el mundo.

Don Dicgo.

Pues de este acero vengada veré mi afrenta en las dos.

Casilda.

¿Acero?; Ay señor! por Dios, que yo no estoy opilada.

Don Diego.

¿ Qué dices?

Doña Ana.

Si tu perdon

lícencia, hermano, me dá:.....

Confiesa presto, que ya se me yá la confesion.

. Doño Ana.

Calla, no hables de ese modo.

#### Casilda.

¿ Qué es callar?; Ay que lo suelto !
que el acero me ha revuelto
y be de vomitarlo todo.

Don Diego.

¿Cómo?

Doña Ana.

En su miedo repara so señor; y advierte primero quien es aquel caballero.

Don Diego.

Ya se que es don Juan de Lara, su nobleza, y que adquirir supo el nombre de soldado, y aunque yo no le he tratado, sé que está para salir el premio de una encomienda, que por su valor le dan.

Doña Ana.

Si sabes quien es don Juan, para que tu error no entienda, que à mi decoro fiel el límite justo paso, todo lo que hay en el caso te dirá aqueste papel. (1)

Casilda.

Descansé. ¡Ay señora mia! qué lindamente lo bas hecho, que me has sacado del pecho toda aquesta porquenta.

Don Diego.

Doña Ana, esto asegurado, no hay aquí que averignar,

<sup>(1)</sup> Toma el papel y les, ... ....

en sus rayos me abrasára.

Que la houra, para tenella,
no basta haberla buscado;
mas para ser uno honrado
bastante es morir por ella.

Mira pues, que esto te digo,
porque en yendole á buscar,
ni quiero el remedio errar,
ni dilatar el castigo.

Aqui no hay duda, ni engaño;
yo lo ví, y he de saber
cuanto en esto puede haber,
por si tiene medio el daño.

Tu muerte el medio es segundo,
y el primero la verdad.

Dona Ana.

Hermano, yo tu picdad ....

Piedad señor pimiente el mundo:

Don Diego:

Pues de este acero vengada veré mi afrenta en las dos.

Casilda.

¿Acero?; Ay señor! por Dios, que yo no estoy opilada.

Don Diego.

¿ Oué dices ?

Doña Ana.

Si tu perdon

lícencia, hermano, me dá:......

Casilda.

Confiesa presto, que ya se me yá la confesion.

... Doña Ana.

Calla, no hables de ese modo;

#### Casilda.

¿ Qué es callar?; Ay que lo suelto ! que el acero me ha revuelto y be de vomitarlo todo.

Don Diego.

¿Cómo?

Doña Ana.

En su miedo repara, señor; y advierte primero quien es aquel caballero.

Don Diego.

Ya se que es don Juan de Lara, su nobleza, y que adquirir supo el nombre de soldado, y aun que yo no le he tratado, sé que está para salir el premio de una encomienda, que por su valor le dan.

Dona Ana.

Si sabes quien es don Juan, para que tu error no entienda, que à un decoro fiel el limite justo paso, todo lo que hay en el caso te dirá aqueste papel. (1)

Casilda.

Descansé. ¡ Ay señora mia! qué lindamente lo has hecho, que me has sacado del pecho toda aquesta porquersa.

Don Diego.

Doña Ana, esta asegurado, no hay aquí que averignar,

que vo mas te debo estar : o agradecido, que 'airado: Mas esta doña Leonor es la vecina?

> Dona Ana. Ella es.

Don Diego.

¿Y es su prima?

Doña Ana.

No lo ver?

Don Diego.

Yo imaginé grande error, pues si es primo don Garcia de don Juan, á habtacle fue, por ser su deudo, y pensé que iba en la sospecha mia.

Dono Ana Y abí está un criado de él. que venir suele á cobrar. si te quieres informar.

Don Diego. ¿Fue quién trajo este papel? Doña Ana.

No; mas sabe lo que pasa, Don Diego.

Llamále, Casilda, pues.

Casilda.

Llama á un criado, Ginés, que está á la puerta de casa. Dentro Gines.

Ya vá.

Don Diego.

Ya paró en mejor el-duelo, que yo entendia: perdoneme don Garcia,

que le primere es mi honor.

### ESCENA VIII.

Dichos, Gines y Millan.

Gines.

Aquí está.

Millan.

¡ Virgen sagrada!

ap.

¿qué veo?

Don Diego.

¿ A quién esperais? Millan.

¡Por cuál de ellos preguntais?

Don Diego.

¿ Qué decis?

Millan.

No digo nada.

Don Diego.

¿ A qué venís? no os turbeis. Millan

Yo, señor del alma mia,
 vine del Andalucía
 por Francia, habrá un año ó seis.

Don Dicgo.

¿ Qué quereis aquí?

Millan.

Cobrar

este vale. El juicio digo, que estoy perdiendo contigo.

Don Diego. quien se ha de pagar

¿ Pues á quien se ha de pagar este vale, ó de quien es?

Es de un mercader de paño ;' '

que nos socorre entre año.

Don Diego.

¿ Donde vive?

Millan.

A Lavapies.

No dejará bablar el miedo. Es el que otro darme suele.

Don Diego.

. Turbado estais.

Millan

¿ No lo hucle?

Don Diego.

¿Don García de Toledo de vuestro amo es primo?

Millan.

Nicga.

San Anton sea conmigo. ap. 2 Quien tal dice?

Doña Ana.

Yo lo digo.

Millan.

Descosióse la talega. ¿ Pues en eso hay qué dudar?

Don Diego

¿ Vos pensais que yo he ignorado algo de lo que ha pasado? no teneis que recelar, que castigaros no intento. Esto es perder tiempo acá, y dou Jnan me espera, y ya solo haciendo el casamiento mi honor puedo asegurar. Sin duda, como esto habia, buscó don Juan letra mia para poder enviar

su criada acá, esto infiero. " Ginés, esto es lo mejor, lleva este hombre.

Millan.

¿ Qué, señor ?

Don Diego. A pagaros el dinéro.

··· Válgame un caiz de credos, Millan. ¿ tanto en esto os detencis?

Don Diego. ¿Pues qué decis?

Millan.

Que podeis ser destilador de miedos.

Ginés.

.c. Venid.

Don Diego. En oro al instante

se lo dá.

Millan.

Ay Dios, qué escuché! Don Diego.

Entrad vos.

Millan.

. Si haré, porque raya la trampa adelante.

Pase. Don Diego.

ात्रीकृतक estar casada, ya no, has de salir del retiro de la cuarto. ¿ Mas qué miro ? Don García viene acá.

Doña Ana.

les yo me iré á mi cuarto.

Don Diego.

No, Boffs Ana, que antes para que se sepa que es vana su pretension, te quiero aquí a mi lado. Que de embarazos halla mi cuidado! op.

# ESCENA IX.

Don Diego, doña Ana, Casilda y don Garcia.

Don Garcia. W.L.

Don Diego, ya cansado de esperaros, os entro yo á buscar.

Don Diego.

Desengañaros siento, viven los Cielos, don Garcia, de lo que tuve ya por dicha mia; mas en todo, mi honor es lo primero.

Don Garcia.

Por qué me lo decis saber espero.

Don Diego.

La palabra que os di de ser esposo de vuestra hermana, os cumplire dichoso; mas vos no podeis serlo de la mia.

Don Garcia, buillis.

Pues por que?" "

Don Diego.

Esta casada , don García.

Don Gartia.

Aunque perder, schora, vuestra mano en mi causa tan justo sentimiento puo faltare al primor de cortesado pues siendo eleccion vuestra el cusalmiento, segun se infiere de no haber tenido noticia de el don Diego, que habrá sido diguo de vos es cierto.

Don Diego. Dicho habeis un pesar bien encubierto; mas para que sepais, que el dueño estimo. es con don Juan de Lara yuestro primo, Don Garcia. ` ¿Don Juan de qué decis? ; Don Dicgo. Don Juan de Lara. Don Garcia. ¿Don Juan mi primo? ¿ qué decis, doña Ana? Dona Ang. Paes, no as visita a vos y vuestra hermana? zany, yozy ( á, Leonor, , vendo á su casa , en su cuarto con él., par mente de la lace Don Garcia. ¡Cielos, qué he oido! pates in ourself. zen su guarto Leopor ? Done App. minight allante that the Hoy alla, ha idogg Don Garcia. Pues, don Diego, tened, que si eso pasage Don Diese. De mi hermana es esposo don García, (). Don Garcie. Pues vos no podeis serlo de la mia? Don Diego. Veta a tu cuarto, hermana. 5.569 due 19 sh : Au, Dios! ¿ qué ca cato? · dona Ana. Cosildo .... Na la entenderá el diablo, vamos presto-Dona Ana. Casilda amiga, en gran peligro estamos. en pudiendo las dos de aquí salgamos; y pues tan cierto ya a don Juan tenemos,

nuestras vidas con el asiguremos.

que yo siempre vote salto de mate.

ESCENA X. Tante not.

.5. Don Diego y Don Garcia.

Don Diego.

A rout decis, don Garcia ? restate tiego to ... Don Garcia.

lobio sup , sum . ... Bueno es esto;

Fach, porque alla vi entrar a vuestra hermana, y si alla fue la mid', de esa suerte le helde cavar pon ella, 6 de le muerte.

Don' Diego.

Din Garcia.

Sein Lo que libre con este acero. Don Diego.

Sin duda hay veriro aquí; vamos primero, que el me espera en su casa, de el sabremos: mas sabell, que es márido de doña Ana. Don Garcia.

To seg the es en nit honor antes mi hermana.

Pues alta lo veremos:

, somened with a char Eso espera et all fig.

mas en mi casa quiera antrau grimoro, y saber de mi hermana lo que para e para no escar el medio ó al castigo y

Pues yo voy á esperaros.

Don Gerrig. "Ya yo os sigo.

ESCENA XI.

SALA EN CASA DE DONJUAN.

Doña Leonor, don Juan y Jusepico.

Don Jyan Esto es Leonor, lo que importa. Jusepe, á la puerta aguarda, y avisame si alguien viene. El empeño en que me hallas . . no es para vanos discursos. en que toda la mañana han gastado nuestros celos. Tu hermano te vió én mi casa, y disimulé su ofeusa para volver á vengaria. ... Den Diego, aquel Caballero. que entró tras él , la palabra me tomó de hallarme aqui; yo no le puedo bacer falta. .X tras esto en el peligro de tu vida y de tu ?ama todo es ménos; mira abora, sin hablarme de tus ansiga, de tus celos ni los mios. qué medio hay de asegurarla; que aunque sea aventurando. nambre, opinion, vida y tama, te ha de disegurar mi espada.

Leonor, en tat caso, amor
es la menor importancia;
mira el remedio que escoges,
y mira si le dilatas;

que en fas materias de honor,
que son hagidas del alma,
mientras se pienaa el remedio,
se hacen mortales las llagas.

, Doña Leonor. ¿Don Juan, qué quieres que escoja? ¿Si del término me sacas donde esta el remedio mio qué pueden pensar mis ansias? Tá, celoso injustamente, no quieres sacar la cara : á decir que eres mi'esposo. solo á ampararme te allanas. ¿ Pues cómo quieres, don Juan, que una muger que es honrada, intente librar su vida, dejando morir su fama? El mayor riesgo es mi honor tú en este me desamparas, mi vida es menor peligro, este socorrerme trata. Si amparas, don Juan, bizarro mi vida, mi honor agravias: ¿ pues qué te debe mi riesgo. si en el amparo me infamas? Cuando la honra se arriesga . ' librar la vida es infamia; pues por no morir de infame; quiero vo morir de honrada.

Yo no he de selir de aquí, ni he de volver á mi casa sino muerta, ó con la honra, que aventuré por tu causa. Venga mi hermano, señor, logre mi vida su sana, atropelle mi inocencia, triunfe su furia tirana; muera yo, don Juan, que entónces de tí me dará venganza mi muerte; pues tus sospechas morirán con mi desgracia. Que de no haberte ofendido será la prueba mas clara .. verme morir en el riesgo, de que tú mismo me sacas; pues aventurar su honra no pudo por otra causa, quien para librar la vida no se atrevió á aventurarla. Mi muerte será escarmiento de todas las que idolatran, si así en años de amor nobles finesas se apagan. Este será el premio injusto del dolor de ausencias tautas, de tus amantes porfias, y mis resistencias, vanas. que en rendimientos pararon de tan locas esperanzas, que el aire de mis suspiros para deshacerlas băsta. ¿Mas para qué he de acordarene, que,me,obligarom tus ansias,... tras de tan prolijos dias,

que asistiendo á mis ventanas; ventanas; ventanas; ventanas el Albá, donde te encontraba el Albá, si solo sirven de hacer tu sinrazon mas ingrata? Y cuando llantos de amor huye el riesgo de mi fama; ven agravar tu delito doy á los ojos mas causa.

Don Juan. Suspende, Leonor, el llanto, " que no podrá, aunque me agravias, resistir mi ardiente fuego el dulce riesgo del agua. El enfermo, á quien la sed "1"? de la calentura abrasa. se arroja a perder la vida. por vencer, bebiendo, el ansia. Mi amor, enfermo de agravios, arde en la violencia falsa de la sed de tus cariños: pues no le muestres el agua, que si en tus ojos, Leonor, mira el cristal que derramas; por no sufrir lo que affige, ha de beber lo que mata.

### ESCENA XII.

Dichos y Jusepico.

Jusepico.

Leonor : retirate:pues ... qué aguardas? Doña Leonor.... Yo quiero morir, don Juan, por crédito de mi fama: no me he de esconder: Don Juan. 12 Qué dices ? Doña Leonor. Venga mi hermano. · Don Juan ::: :: Repara..... Doña Leoner. Esto ha de ær. Don Juan. Que ser puede. que del mismo lance salga verdad, que venza mi duda, y dé medio á tu esperanza. Doña Leonar. Pues por eso me retiro. Don Juan. Tambien té alla fuera aguarde. ESCENA XIII. Don Juan y don Diego. Don Diego.

¿Schor don Juan?

Don Juan.

Dios es guarde.

Don Diege.

Colpartisme la terdanza;

mas autos agradecerla

podreis, sahiendo la causa.
Yo, don Juan, me he detenido
para saher de mi hermanna de lo que habiaven este empeño,
ya locande par esto basta micro de
por enojo do una ofensa, par enojo do una ofensa, par enojo de una ofensa, par esta unado.
Yerros de amor no son yerros,
èuando ati fin los remata;
y pues de vuestras finezas
tione logro la esperasiza,
dando a mi-hermana la mano,
yo vengo a daros las gracias
y los brazoa, por el gusto
de que vos honreis mi casa.

Don Juan.
Tened y señor , ; qué decis ?

ESCENA XIV.

# Dichos y doña Leonor al paño:

Doña Leonor.
¡Cielos, que yo injurias tantas
atropelle, y que me rinda.
la fuerza de mi desgracia!
Piérdase vida y honor;
piérdase, y no sufra el alma
tan afrentosos desayres."

¿ Qué finezas ni que harmanal, ¿ qué yerros? que ni os conozco, mi he sabido por qué causa aquí os espero, ; mil

. . . . Dorz Diegow Party last

```
cielos!
              Climate , on their Part &
           Dona Leoner
 Confusion estraña!
            Don Diego. C. sale.
  1 No sabeis - señor don Juan .
... que soy don Diego de Vargas?
            Don Juan. .. ...
  Seais muy enhorabuena.
  que hasta ahora lo ignoraba, ...,
            Don Diego.
; : 1 Pues mi hermana no es la hardicho?
            Don Juan.
  ¿Sé yo quién és vuestra hermana?
            Don Diego.
  ¿No estaba aquí ayer con vos?
            Don Juan.
  Aguardad, que si eso pasa,
  vive Dios, que ella me halló 🔐
  con esa misma ignorancia;
  porque no la ví en mi vida. /
  ni sé de qué amor me trata.
            Don Diego.
  ¿Pues cómo por vuestra prima
  dona Leonor, que aqui estaba
 le enviais satisfaccion
  en un papel á mi hermana?
            Don Juan.
  AQué prima ni que papel?
           Dena Leonor
  i Se dia visto maldad tan rara4
     Don Juan.
  Señores, yo pierdojel juicio.
 Don Diago.
  Pues el papel, sino basta
  la verdad, es vencerá.
                         Dassio. (1)
```

1 Es vuestro, decid? Dona Leonor. ¿Qué aguarda ofendido mi decoro ? Don Juan. Cielos, ya esto tiene causa, popy no de poer malicia. Que es mi firma es cosa clara; mas yo tal papel no he escritor Don Diego. Pues para-mataros basta. (1) the section ESCENA XV. Dichos y Millan. Señor, gran bien..... Mas que miro? Huí del gato, y dí en las brasas. Don Diega. Aguardad, que este criado viene abora de mi casa de ser testigo de todo. Millan Yo no lo he sido de nada. vé usted aquí mis dientes buenos. Don Juan. ¿ Pues villano, tú de casa á qué ibas? Tú me has vendide. Millan. Por dies mil reales de plata. que me dió allá el mercader.

Don Juan. ¿ Qué mercader? ¿ de quién hablas?

an.

<sup>(1)</sup> Empuñan las espadas.

Millan.

Juan Gutierres de Engañosa, que viva junto á la Cava.

Don Juan

¿Es ese hombre de Zamora?

Millan.

Si.sector, como la gaita...

Don Juan.

, 4.26 bas llevado este papel? . . :

Don Diego.

Eso ston noticio clara de tengo, que fué otro criado.

Don Justi.

SaiRma.yo.no:tengo otro en cama. ¿Señor, qué es lo que decis? Millan. Ha en esta

Vé usted como es patarata.

¿ No digiste en mi presencia, que tu amo don Junide Lara es primo de don García, confirmando la palabra, que en este papel se incluye?

Millan.

4 Quá papel? ¡Santa Sanna, ¡
libradme de testimonios!

2 No, veitor, he dicho nada f

¿Si lo dijo vuestra hermana, habia yo de desmentirla?

Don Juap.

Villano, the has side cause of the estes engagesch into the cause h

Den Juan.

Tened.; Cielos, si Leonor, que está ya desesperada, se arroja á salir aquí, se todo el duelo se remata! Lo mejor ha de ser esto. Caballeros, esta casa no es capas para este duelo, porque al sacar las espadas, ó vecinos ó justicia los empejos ambayasan; salgamos los tres al campo.

Don Diego.

Yo lo aceto.

Don Garcia.

Y yo.

Don Juan.

Pues vaya

uno de los dos guiando.

Don Diezo.

Venid pues.

Don Garcia

Sigo tus plantas.

### ESCENA XVIII.

Don Juan , dona Leonor y Millan:

### Millon.

¿ Señores, que haré? que ya va tan adelante la trampa, que atras quisiera volverla.

Don Juan

Leonor, ya ves lo que pasa, ucon Millan salir procura, que tu vida asegurada,

todo remediarse puède.

Doña Leonor.

Don Juan, ó muerta ó casada he de salic tu cuarto.

Don Juan

4 Qué dices?

Doila Leunor.

Mi honor lo manda.

1 No ves ta riesgo?

Dona Leonor. ....

Es menor.

Don Jun.

¿ Pues cual es lo mas?

Doña Leonor.

Mi fama.

Don Juan

y Y la vida?

Doña Leonor.

La desprecio.

Don Juun. . .

Leonor , mira ...

Dona Leonor.

Dan Juan, basta.

## ESCENA XIX.

Dichos y don Diego.

Don Diego.

No venis, senor don Juan?

Millan.

¡Adentro, pesia mi alma!

Don Juan.

Ya os sigo.

Don Diego. Venid. Don Juan.

Millan, de aquí al instante la saca.

ESCENA XX

Dona Leonor y Millan.

Millan.

¿Leonor?

Doña Leonor. ¿Millan, qué dices? Millan.

Que de aquí al instante salgas.

Doña Leonor.

Donde hemos de ir?

Millan.

Por novillos;

vamonos á Salamanca, que ahora viene San Lucas, y esto aquí va de muy mala. Doña Leonor.

¿ Qué es lo que dices?

Millan.

Que aquí

llevo yo para sotanas: presto, escurramos la bola.

Doña Leonor.

Sin juicio pienso que hablas, yo no he de salir de aquí.

Millan.

Ay que lleva la contraria. op. Muger, que eso es del galan; mira que tú haces la dama.

### ESCENA XXI.

Dichos, doña Ana y Casilda.

Doña Ana.

Casilda, esto es la seguro; don Juan del riesgo nos valga.

Casilda.

¿Y como, señora mia? Escapemos, que aunque estaba don Diego hecho un mismo perro, me fuera yo abora á Irlanda.

Millan.

¡Virgen de los apretados, lo que entra! ¡ Acabó la trampa!

Doña Leonor.

Ah traidor! ¿ era por esto quererme sacar de casa?

Millan.

¡Qué he de sacar, pesia mi! que lo que yo saco es plata.

Doña Ana.

¿ Casilda, que es lo que veo?

La prima, Jesus! · Millan:

Ya escampa:

San Jorge, de los araños me librad de estas arañas.

Dona And.

¿ Vióse tal persecucion en una muger honrada? ¿ Casilda, qué hemos de hacer?

Ay señora, que tarasca! traza de tragarnos tiene.

Yo soy quien ahora traga; pero saliva.

Doña Ana.

į Millan?. Millan.

¿ Cómo Millan? ¿ quién me llama?

Doña Ana.

¿No me conuces?

Mulan. Yo á vos ?

me han dado unas catacatas gepentinas, y no veo hacia donde estais.

Doña Leonor.

Bien trazas

la desecha, infame, aleve.

Dona Ana.

¿ Qué dices ?

Millan.

¡Ay santa Clara!

¿Señora, esta es la de hoy?

Loña Ana.

¿ Qué es la de hoy i ¿ con quién hablas, Millan ¿ á serme posible la pesadumbre escusára á don Juan, de que su prima me hallase abora en su casa, sabiendo yo, que es tan mio. Mas ya sacando la cara, porque me obliga el peligro

de mi vida y de mi fama, no hay por qué fingir, Millan, que ya el riesgo lo declara. Desengoña à esa señora, y no al desaire la traigas, de que vea con sus ojos, que ya conmigo se casa don Juan, y que la aborrece; que no es decente á una dama venir á que la murmuren, lo que os persigue y os cansa.

Millan.

¡Toma si purga! las tripas ha hechado con esta basca.

Doña Leonor.

¿ Qué es lo qué decis, señora?
¿ á qué venís á esta casa?
que me costais mas peligros,
que habeis errado palabras.
¿ Qué es casar vos con don Juan?
¿ qué es ser vuestro con mi infamia?
¿ ni qué aborrecerme á mi,
cuando le debe á mi fama
el crédito que me arriesga?
Viven las estrellas altas,
que ha de ser mio; y si alguna
por destino lo estorbára,
la eclipsára con mi aliento
las luces con que me agravia.

Casilda.

Fuego de Dios, como sopia. ¿Esta es muger ó borrasca? Doña Ana.

Ea, señora, por Dios, que ya es mucha exorbitancia de prima, a un pobre señor, por pobre, sujecion tanta. Idos, señora, con Dios, y lograd en paz ó en rabia el mayorazgo, que a mi, que me tenga don Juan basta, que no he menester bacienda, ni él el honor de la casa de Cañego, si la mano le da doña Ana de Vargas; quedaos con él, que yo haré, si le ha de costar tal ansia, que os renuncie el mayorazgo.

Millan.

¡Cristo bendito de Cabra, cual se va ponicudo el ajo!

Bona Legnor.

Muger, de juicio me sacas; ¿qué sujecion? ¿qué Cañego? ¿qué mayorazgo? ¿qué casa? ¿con quien hablas, ó qué dices? Doña Ana.

Millan , diselo tú , acaba.

Casilda.

Oigan esto; ¿qué te aturdes? ¿ya no estamos declaradas? ¿para qué es fingir ahora?

Millan

¿ Qué es fingir? pesia mi alma! ¿ qué he de hablar? que es menester si del mayorazgo tratan, revolver para hablar de ello el archivo de Simancas.

Dona Ana.

¿Tú no me has dicho todo esto?

g tu'no me llevaste à casa aquel papel de don Juan? ¿pues ya para que lo callas? Doña Leonor.

¿ Millan, qué es esto qué dicen?

Millan.

Es, señora, una empanada, que la quise hacer de pollas, y se me ha vuelto de urracas. ¡ Virgen santa del Buen fin, el justo zelo me valga de remediar mi pobre amo, que ya esto está dando arcadas!

Doña Ana.

¿ No es esto así?

Millan.

No senora,

ni es, ni fué, ni será nada, que estais trayendo lugares, que no los hay en el Mapa; que Leonor no sabe de esto, ni es prima ni mayorazga, sino del abril; ni vos ni don Juan sabe palabra, ni yo sé lo que me digo; porque de tanta maraña tengo hecha aquesta cabeza una misma calabaza.

Dona Ana.

¿ Qué es lo qué dices, villano? ¿ pues qué ha sido esto?

Millan.

Trampa

para socorrer el hambre :
yo hice à Leonor ; por lograrla ,

su prima, y la hiciera negra, porque estabamos sin blanca.

Doña Ana.

¿ Qué es lo que escucho troidor? ¿ ¿ así una muger se engaña? — Gasilda.

¿Asi los vales nos llevas?

Millan

Pues sáquenmelo á patadas.

Dona Ana

Viven los cielos angrados, que he de tomar la venganza tan sangrienta, que escarmiento llegue á ser don Juan de Lara del mundo, con su castigo.

Millan.

¿Por qué, si el no sabe nada?

Pues vo sus firmas no he visto?

Millan.

Para un mercader las daba, y, yo para esta obra pia las apliqué.

Doña Leonor.
¡Si eso pasa,

que es lo que quereis, señora !

Doña Ana.

Solo asegurar mi fama, castigando esto traicion.

Millan.

¡Jesus, que vuelven á casa los tres, como tres leones!

Doña Leonor. Señora, aquí retiradas esperemos, que pues ya la verdad os desengaña, yo daré remedio á todo. Millan.

Todo esto en mil palos para.

#### ESCENA XXII.

Millen , don Juan , don Diego y don Garcia.

Don Juan.

¿ Dónde está Lonor, Millan?

Millan.

Aguí dentro.

Don Juan.

Dicha ha sido.

¿ A qué nos volveis, don Juan?

Don Juan.
Sacaros he prometido,
don García, de este afan,
y ajustado vuestro duelo,
ir con don Diego á reiir.

Don Garcia.

¿ Pues cómo ha de ser?

Don Juan.

Dirélo;
queriendo al campo salir,
ain saber de mi recelo,
ni preguntárselo yo,
á vos os dijo don Diego,
que él nunca á Leonor habló,
ni ella á él.

Don Garcia.
Así pasó.
Don Juan..
Pues ese fue mi sosiego:
¿vos quedarcis satisfecho

si mi esposa á Leonor veis?

Don Garcia.

Dándoos los brazos y el pecho.

Don Juan.

Pues, Leonor ...

ESCENA XXIII.

Dichos y Leonor.

Dona Leonor.

¿Qué me quereis?

Don Juan.

Para vos ya eso está hecho, (1) Ahora vamos á renir,

señor don Diego, los dos.

Don Garcia. Yo á vuestro lado he de ir.

Don Diego.

Pues entrambos, vive Dios, á mi enojo han de morir.

Doña Leonor.

Tened, que si me escuchais,

de este empeño os sacaré

Don Diego.

No es posible que lo hagais.

Don Garcia

¿Oid, por que lo escusais?

Don Diego.
¿ Qué has de decir?

Doña Leonor.

Lo que sé.

Millan.

¡Jesu-Cristo, los dolores!
¡ay, que he quebrado en sangre!

<sup>(1)</sup> Dá la maño à Leonor.

mal parto es, valedme vos.

Don Garcia.

¿ De qué?

Don Diego.

En viendo lo que hace,

Don Garcia.

Decid, pues.

Doña Leonor.

Señor don Diego,
vos visteis (sospecha es grande)
á vuestra hermana en la casa
de don Juan; mas si se sabe
la causa, ni ella es culpada,
ni en su decoro hay ultraje,
ni en vuestro honor hay peligro,
ni don Juan ofensa os hace:
mas si la digo, don Juan
palabra me ha de dar antes
de perdonar á quien tiene
la culpa de engaños tales.

Don Juan.

Yo la doy.

Millan.

O muger fuerte! un Himno heróico te cante la capilla sustanciosa de los capones de Caspe.

Doña Leonor.

Pues, Millan, ese criado,
fingiendo, que era su amante
don Juan, con papeles suyos,
que el con la industria que sabe,
sacó á su amo las firmas, ...
y acreditó con tal arte,
que era ya don Juan su esposo,

que pasando por su calle vuestra hermana, le entró a ver: si es yerro, que lo pensase, las firmas se le disculpan; y creido entrar á hablarle, no es culpa en una niuger, que con él pensó casarse. Don Juan no la ha hablado á ella, ni de estos intentos sabe, mas que vos lo que escuchais: y se acreditó bastante, de que él lo ignora, que vo siendo su esposa y su amante, y á quien, porque le he tenido seis años de amor tan grande, tocaba mas esa queja, no la tengo en esa parte. Mi hermano con vuestra hermana dió palabra de casarse, si el os la cumple, no queda á vuestro honor mas examen. Y para que él os la cumpla. solo falta, que el se halie satisfecho de doña Ana, y esto no puede faitarle; porque aunque no resultára con tan preciosas señales, la satisfaccion debida 'del mismo afecto del lance, el que yo se lo aconsejo es satisfaccion bastante, porque yo no le empeñára á casa que desdorase su opinion: ¿ qué es su opinion? su voz, su sombra, su imágen;

pues siendo su hermana yo, soy de su honor tanta parte.

Don Garcia.

Don Diego aunque por mi hermana mi honor no se ascgurase, el mismo caso lo allana; y porque el duclo se acabe, y porque yo dicha logro de conveniencia y de amante, esposo soy de doña Ana.

Don Diego.

Aunque à mi nada me falte que desear, si ese veo, saber quisiera el dictámen . en Millan, de fingir esto.

Millan.

Esto es, señor, unos vales que me daba vuestra hermana, que cada uno fué un Angel,

Don Diego.

¿ Pues dineros; á mí estafa? vive Dios, que be de matarle.

Don Juan.

Y yo lo he de hacer primero. Don Garcia.

Don Diego, por mi se pasen.

Dona Leonor. ¿Don Juan, tu palabra quiebras? Don Juan.

Eso puede reportarme.

Don Diego.

Por Dios, que es alevosía. Doña Leonor.

Dolla Ana el empeño ataje, que está aqui dentro commigo; salid, señora, al instante.

Don Garcia.

La mano la doy dichoso.

### ESCENA XXIV.

Dichos y doña Ana.

Doña Ana.

Yo por fin de mis pesares a con toda el alma la aceto.

Millan.

Y aquí, señores galanes, si un vitor dais á un poeta, dará con aplausos tales fin dichoso á la Comedia; porque el mismo que esto hace, es quien ha menester mas llevar la trampa adelante.

### Trampa adelante.

Nuestros actores han caracterizado esta pieza y las demas de su clase con el título de comedias de gracioso, y si este nombre pudiera designar un género particular, no estaria mal aplicado; porque el gracioso es en ellas el personage principal, es el que forma la intriga, el que la desenvuelve, y el que sostiene hasta el fin toda la pieza. Millan, pues, en Trampa adelante es el protagonista: es el que cautiva esclusivamente la atencion de los oyentes. Ningun obstáculo tendrian los amores de don Juan y doña Leonor, si Millan, estimulado de la necesidad, no procurase remediarla, comprometiendo el cariño y la generosidad de doña Ana.

Moreto, pintando á don Juan enamorado de Leonor, pobre y pundonoroso, no podia ni debia hacerle estafador; pues en este caso hubiera sido un personage despreciable, y hubiera destruido absolutamente el interes que inspira por su caràcter noble y delicado y por la constancia y pureza de su amor. Se valió, pues, con mucha sagacidad y talento, del criado, que por su educacion descuidada y sus costumbres habia de ser menos escrupuloso que don Juan en la eleccion de los medios para buscar la subsistencia. Pero al mismo tiempo le presenta sin odiosidad; porque si engaña á doña Ana, fingiendo que su amo desea casarse con ella y la saca dinero, no es para utilidad suya propia, sino para socorrer la pobreza de su amo. Supo dar al carácter de Millan toda la nobleza necesaria para que no mereciese el odio del espectador.

Las astucias que emplea para conseguir su designio, son muy ingeniosas, y tan verosimiles que no podian menos de alucinar á una muger apasionada, que vé la firma de so amante, y escrita la promesa de ser su esposo. Es un carácter perfectamente pintado. Los demas estan bien seguidos, y ocupan en la comedia el lugar que les corresponde.

La intriga está combinada con mucho acierto, y las situaciones en que el poeta coloca á los principales persouages, son interesantes y luce en, ellas su ingeajo y agudeza.

La resolucion de pasar doña Ana á visitar á don Juan para evitar el casamiento que le propone su hermano con don García, produce las escenas mas cómicas y graciosas.; Qué apurado se vé Millan en la IX. del acto II. con la llegada de doña Leonor!; Con qué eficacia procura alejar á su amo, para que no se encuentre con doña Aua!

#### Willan.

Señor, que sas de ir á palacio, como el secretario avisa.

Doña Leonor.

No tienes que darle prisa, que le he de bablar muy despacio.

Don Juan.

Schora, yo estoy faltando 4 un empeño.

Millan

¿No se vé?

El no puede oir.

Doña Leonor.

¿Por qué?

Millan.

Porque estoy yo rebentando, y porque oirte no quiere, y porque irse es testimonio, y porque lleve el demonio el alma que no se fuere. Y porque estamos shora en grande aprieto, y porque se vá, se ha de ir, y se fué.

Son igualmente bellisimas las escenas X., XI., y l. del mismo acto; la VIII, XV, y particularmenla XXI, del tercero, en la cual se ve Millan sin agun recurso, forzado á confesar su enredo.

Todos los diálogos en que habla éste, son rápi-Ly animados, y están sembrados de pensamientos

spresiones muy cómicas.

Acto primero. Escena I.

Millan.

¡ Hay infamia como aquesta! ¿ Que haga la paces de valde quien ha ya un mes que no cena. y la noche que hay guisado lo hace de carne de huerta?

Escena II.

¿Tus tripas no consideran que á tal hora en cualquier casa anda el almirez que sucna á los órganos de Móstoles? ¿Y el olor de las especias se entra tanto por el alma, que el azafran nos penetra la cara, pues de hambre estamos 🦈 amarillos como cera ? 🥫

Escena V.

Casildo.

\* 11 Sec. 2011

:Conócesme?

